

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

## Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com



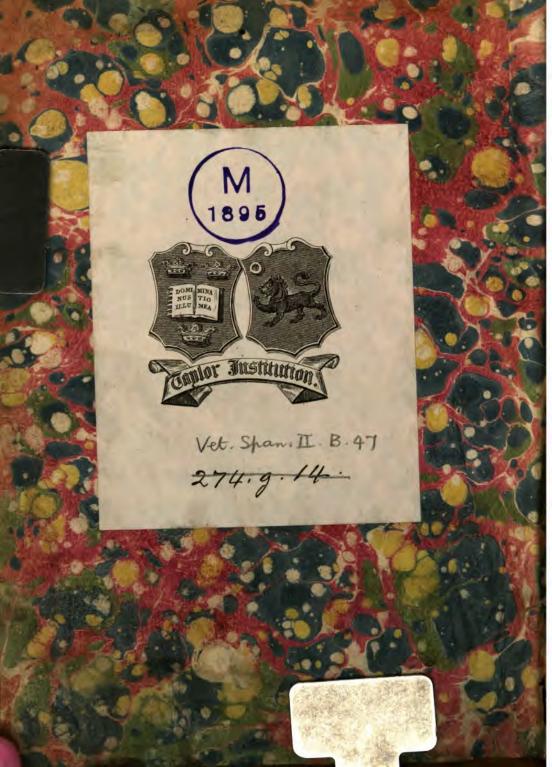



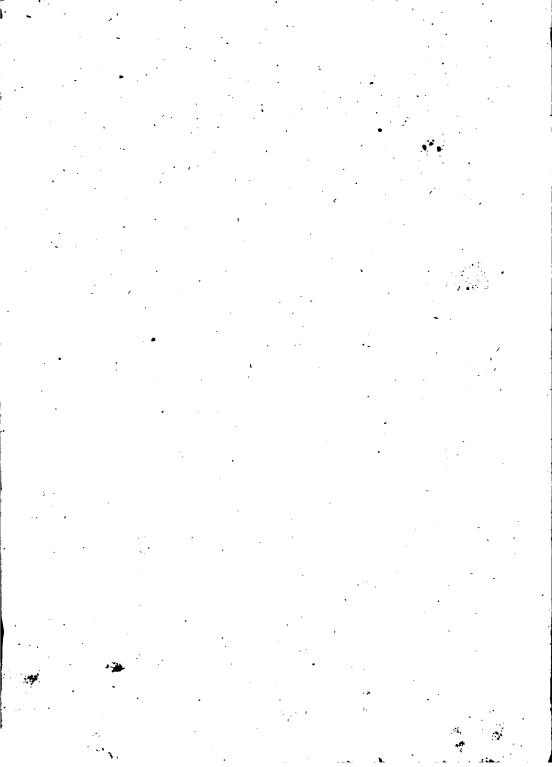





# CARTAS

ERUDITAS, Y CURIOSAS,

En que, por la mayor parte, se continúa el designio

# DEL THEATRO CRITICO UNIVERSAL,

Impugnando, ó reduciendo á dudosas, varias opiniones comunes:

## ESCRITAS

POR EL MUY ILUSTRE SEÑOR

D. Fr. Benito Geronymo Feyjoó y Montenegro,

Maestro General del Orden de San Benito,

del Consejo de S.M. &c.

# TOMO TERCERO.

NUEVA IMPRESION.



## MADRID. M.DCC.LXX.

Por D. JOACHIN IBARRA, Impresor de Camara de S. M.

Con las Licencias necesarias.

A costa de la Real Compañia de Impresores, y Libreros.

engle great the transfer to the contract of 11 11 X 11 XX 0013 Laper Const. Laboration of the property • • • Association

# DEDICATORIA,

Que hizo el Autor al Rey nuestro Señor Don Fernando EL Justo.

# SEÑOR.



LOS pies de V. M. pongo este Libro, no con el fin de solicitar a 2 pa-

para él la proteccion de V. M., sí solo con el de satisfacer mi obligación; presentandole como tributo de mi gratitud. No Señor, no imploro el amparo de V. M. ni para el Autor, ni para la Obra; pues yá V. M. me anticipó este beneficio, quando, con liberalidad verdaderamente Regia, en consideracion de mis trabajos literarios, me concedió los honores de Consejero suyo. Quién duda que esto fue declararse V.M. Protector mio, y de mis Obras, colocandome con ellas al amparo de su augusta sombra? Pues haviendo sido aquel favor, no solo en la intencion , mas aun en la expresion de V. M. premio de mis estudiosas taréas, havrá yá algun Vasallo tan irreverente, ó desatento, que con grosera pluma, como hasta aqui hicieron algunos , quiera ultrajar unos Escritos, de que V. M. con tan autentico testimonio mostró hacer un singular aprecio?

Fue, Señor, vuelvo à decirlo, aquel favor premio de mis estudiosas taréas;

pero premio tan excediente al merito, que se vió haver la piedad, y la benevolencia puesto en él mucho mas que la Justicia: premio tan agigantado, que ningun Monarca juzgo le dió hasta ahora a algun sabio Vasallo suyo, a excepcion de uno solo, que encuentro en las Historias, ó igual, ó equivalente. Aquel excelente Rey de Sicilia Hieron el Segundo, de quien V. M. por muchas partes es una viva copia , mandó construír una Nao tan enormemente grande, que concluida la obra, se halló, que todas las fuerzas del Reyno no bastaban para impelerla al agua. En este apuro acudió aquel portentoso Ingenio, el admirable Mathematico Archimedes, ofreciendo, que él solo echaria el Navio al Mar. Rieronse todos, el Rey entre los demás, del ofrecimiento, como de quimerica execucion. Pero Archimedes, sin detenerse en inutiles disputas, formó una pequeña maquina, mediante la qual, él con una mano sola arrastró el Vaxél al pielago. Determinó Hie-`Tom.III. de Cartas.

ron calificar con un premio de esfera superior la estimacion que daba á aquella
maravilla de la maquinaria, y al ingenio del Artifice. Pues qué hizo? Dióle á
Archimedes riquezas, puestos, dominios,
tierras, posesiones? Nada de eso. El premio fue mandar á todos sus Vasallos, que
de alli adelante creyesen quanto dixese
Archimedes.

Supongo que este decreto no tuvo por objeto la creencia interior, la qual estaba muy fuera de la Regia autoridad, sí solo privilegiar à Archimedes de públicas contradicciones á quanto él afirmase. Y entendido en estos terminos el decreto, se halla en él una clara analogía con el que. V. M. expidió á mi favor. El de Hieron. indemnizó de groseras repulsas todas sus aserciones. El de V. M. a favor mio pone. á cubierto de molestas contradicciones todos mis Escritos. Estos han padecido hasta: ahora, no solo muchas oposiciones, mas aun torbellinos de injurias, ultrages, y baldones: que la ignorancia, acompaña-

da con la envidia, no acierta a dictar otra cosa. Mas qué Vasallo se atreverá ya a flechar dicterios contra unos Escritos, que su proprio Rey muestra apreciar tanto? Su proprio Rey , y un tal Rey : un Rey, que nada obra por capricho: un Rey, que en todo consulta la razon, y la conciencia: un Rey tan mirado, y remirado en quanto executa, y en quanto ordena: un Rey en fin, a quien yo en la inscripcion directiva de esta Carta, bien persuadido á que toda la posteridad aprobará, y repetirá el epiteto, justisimamente llamo FERNANDO EL TUSTO.

Sí Señor, á la vista de todo el Mundo saludo a V. M. con este epiteto de JUSTO, que la Francia con mucho menor motivo aplicó al tercer Abuelo Francés de V. M. y que yo prefiero a todos los demás, que hasta abora la comun opinion asoció à los nombres de varios ilustres Progenitores, de V. M. á excepcion del de SANTO, con que el infalible Oraculo de la -la Iglesia decoró à uno de España, y otro de Francia; Fernando el Tercero aquel, y este Luis el Nono. Plutarco en la Vida de Aristides, aquel insigne Magistrado de los Athenienses, à quien toda la Grecia apellidó Aristides el Justo, dice, que esta apelacion es, no solo dignisima de un Rey, mas aun divinisima: Rege dignissimam, & divinissimam appellationem traxit Justi. La Corona erige los hombres à Reyes; la qualidad de Justos, en cierto modo, levanta los Reyes à Deidades.

En las Historias de estas dos grandes Monarquías, que dieron tantos gloriosos ascendientes à V. M. véo un Monarca, que se apellida Invicto, otro Animoso, otro Conquistador, otro Magnanimo, otro Batallador, otro Prudente, otro Noble, otro Augusto, otro Sabio, otro Valiente, otro Catholico, otro Grande. Pero todos estos atributos son muy inferiores al de JUSTO, porque cada uno de ellos (á excepcion del de Grande, que pue-

puede incluir dos, ó tres) no significa mas de una virtud; el de JUSTO tiene significacion ilimitada, ó por lo menos amplisima, en la linea de bondad moral.

Añado, que tal vez la significacion de aquellos epitetos es equivoca entre virtud, y vicio, sin que aun el sonoro de Grande esté libre de una aplicacion siniestra, quando vemos, que la pública voz se le concedió á aquel Alexandro, cuyos meritos para él unicamente consistieron en una insaciable ambicion, acompañada de una ciega, pero feliz temeridad; pues aunque sus primeras expediciones fueron ilustradas con algunas plausibles virtu-, des, todo su esplendor obscurecieron despues mucho mayores vicios. Y qué es menester para hallar exemplares de este abuso estender los ojos á los que están tan distantes de nosotros, como los Alexandros, los Cyros, los Sesostris, ú otros algunos, que se nos muestran en los antiguos Theatros de Asia, Grecia, Egypto,

y Roma; quando mucho mas cerca se podrian señalar seis, û ocho Principes, á quienes grangeó el titulo de Grandes, no otra prenda, que una ambicion desmesurada , favorecida de la fortuna ? Qué fueron los mas insignes Conquistadores, sino unos esclarecidos malhechores , tyranos de sus Vasallos, arruinadores de sus vecinos, robadores de Reynos enteros, homicidas de muchos millares de hombres, bestias carniceras dentro de su misma especie, y furias sedientas de la humana sangre? De modo, que por lo comun el nombre de Conquistador, debaxo de un sonido magnifico, envuelve un significado maléfico.

España, Señor, España sola entre todos los Reynos del Mundo, goza el singular honor de que haviendo florecido en ella muchos Reyes Conquistadores, todos lo fueron sin injusticia, sin tyranía, sin usurpacion, porque sus conquistas no salieron de los limites de un licito recobro. El mayor infortunio de España, que fue apo-

apoderarse de ella los Mahometanos, le ocasionó la mayor gloria. Ocioso huviera estado, ó se huviera aplicado á algun exercicio injusto el corazon magnanimo, y guerrero de muchos de nuestros Reyes, si el derecho que tenian para arrojar de su iniqua posesion los Sarracenos, no huviera presentado una ocupacion tan justa, como honrada á su valor.

Y yá que naturalmente me conduxo á este punto la série de esta Carta-Dedicatoria, antes de salir de él, no puedo menos de hacer memoria de una circunstancia, cuya noticia ciertamente será muy grata a todos los amantisimos Vasallos de V.M. que con tan tierno afecto, en repetidos. Vivas, gritan su augusto nombre. Y es, que todos los Reyes Fernandos, que antes de V. M. ocuparon el Trono de Castilla, fueron Conquistadores, y todos Conquistadores, Justos. Cinco fueron, y todos cinco lograron gloriosas victorias sobre los enemigos del nombre Christiano, y robadores de muestras Provincias; pero con mucha

especialidad el primero, el tercero, y el quinto; cada uno de los quales por sí solo era capáz de dár una gloria inmortal á qualquiera grande Monarquía. Todos tres obtuvieron, y obtienen hoy los mas honorificos renombres. Al Primero todos los Historiadores apellidan Fernando el Grande, el Tercero se llama el Santo, porque tal le declaró, y como á tal dá cultos la Iglesia: el Quinto el Catholico, haviendole ilustrado con este titulo, realmente muy merecido, la suprema Silla.

Es para mí muy verisimil, que el piadoso Padre de V.M. Felipe V, de recomendable memoria, quando á V.M. desde su nacimiento le destinó el nombre de Fernando, tuvo la idéa de hacerle en él continuamente presentes los exemplos de aquellos tres Heroes, mayormente de los dos primeros: y nuestra dicha es, que V.M. aprovecha esa memoria en su imitacion. Imitalos V.M. en todo aquello que puede imitarlos. Imitalos en aquellas vir-

sudes, que basen merecer à V.M. respecto de sus Pueblos, la aclamacion, y renombre de JUSTO. Ahora yá no es tiempo de conquistas, porque yá no hay en España Moros. Aquellos Fernandos fueron Conquistadores, y fueron Justos; y fueron justos Conquistadores, porque præliati sunt prælia Domini, despojando á los Infieles de lo que a Christo, y a España havian robado. Y como en esta partê nada dexaron que hacer á V. M. porque ellos hicieron todo lo que havia que hacer, solo representan á V. M. sus virtudes. Christianas, y Morales, para que en se mismo las copie de aquellos excelentes Prototypos.

Fueron los dos Fernandos Primero, y Tercero dos grandes Guerreros; pero aun mas pios, religiosos, y devotos, que guerreros. El Tercero está canonizado por la Iglesia. Con esto se dice todo. El Primero, aunque no llegó à ver coronadas sus efigies con la sagrada Laureola, no le faltó para ella aquel merito que dán una vida

enteramente irreprehensible, y muchas virtudes heroicas. Es cosa admirable, y de suma edificacion para Principes, y no Principes, lo que de él refiere el Arzobispo Don Rodrigo (lib.6, cap.14). Descansaba este gran Rey de las fatigas Militares , y del gobierno Politico , en algunos intervalos, en que sin inconveniente podia hacerlo. Pero qué descanso era este? Entraba en nuestro gran Monasterio de San Benito de Sahagun, de quien fue Bienhechor insigne, y alli pasaba algun numero de dias, asistiendo à todos los actos Conventuales con igual puntualidad á la del Monge mas observante. Cantaba con todos las divinas alabanzas, y con todos tomaba el alimento diario en el Refectorio, sin permitir que se le pusiese mas que aquella precisa, y limitada racion, que nuestro Estatuto concede á cada Monge, y esa servida, no en otra vaxilla, que la humilde de la Comunidad.

Qué espectaculo tan grato, no digo para los individuos de aquel Religiosisimo. MoMonasterio, no digo para todos los Españoles, mas aun para las Angelicas Gerarquías, para todos los Espiritus Bientaventurados, especialmente para mi Santisimo Patriarca Benito, ver aquel Rej de Castilla, y Leon, aquel rayo de la Guerra, aquel Marte Christiano, aquel terror de las Africanas Huestes, incorporado con sus Monges, y viviendo tan monasticamente como ellos.

Fielmente sigue V. M. la senda por donde caminaron los mejores Fernandos: Pio, Religioso, Devoto como ellos. Imitalos en quanto le es posible la imitacion: viviente copia suya en el Trono, y en el Templo, para quanto exigen la Piedad, la Religion, y la fusticia. Confieso, que los otros Fernandos tuvieron sobre la gloria, que resulta del exercicio de estas virtudes christianas, la de vencer muchas batallas, y coronarse de muchos triunfos. Mas si le falta a V. M. este lustre, es porque le falta la materia de que fabricarle, que les sobró à ellos, y quiera Dios.

Dios, que le falte en todo el tiempo de su Reynado. La paz siempre es deseable. Pero V. M. la bizo mas deseable à sus. Pueblos, que lo fue en los tiempos de todos sus predecesores; porque ven los. Pueblos, que hace V. M. fructifera para ellos la paz de inumerables beneficios, que España nunca logró, auni en los intervalos de su mayor tranquialidad.

No Subió V. M. al Trono a tiempo que España estaba padeciendo los daños de una funesta guerra; y en las fervorosas ansias, con que V.M. desde luego se aplicó á librarla de esta infelicidad, se pió claramente, que a un Guerrero David succedia un Parifico Salomón Consiguióse la paz; pero en la paz por si sola no lograria España otro alivio, que aquele que logra un cuerpo languido, enfermo, desangrado, quando de un fatigante exer-icicio es trasladado al reposo del lecho. Tal estaba el cuerpo de esta gran Monarquia quando se termino la guerra, ex-shaushausto, doliente, débil, muy falto de sangre, y aun de jugo nutrieio. En este estado no bastaba procurarle la quietud del lecho, era menester tambien restaurarle las fuerzas; mayormente quando no solo la enfermedad havia debilitado mucho las fuerzas, mas aun la falta de fuerzas havia ocasionado la enfermedad.

Todos los males de España de dos siglos à esta parte vienen, Señor, de la falta de fuerzas; de la falta de fuerzas terrestres, de la falta de fuerzas mari-: timas. Y no sé, Señor, si la falta de fuerzas en este Cuerpo Politico provino, como muchas veces sucede en el cuerpo. natural, de la falta de régimen, que: huvo en otros tiempos. Pero sé, que el régimen, que hay ahora es el que nunca. huvo. Asi se ven efectos de él, qual en España nunca se vieron; y tales, tan pro-: digiosos, que aun viendolos, apenas acertamos a creerlos. Vemos amontonar materiales para aumentar la Marina, de modo, Tom.III. de Cartas.

do, que en breve tiempo la gozaremos en un estado muy ventajoso. Vemos promo-. ver mas, y mas cada dia las Fabricas, de que España padecia una extrema indigencia. Vemos fortificar los Puertos, y fabricar en el Ferról, Cartagena, y Cadiz unos amplisimos Arsenales. Vemos romper montañas para hacer mas tratables, y compendiosos los caminos. Vemos abrir Azequias en beneficio de las tierras, y manifacturas. Vemos engrosar el Comercio con la formacion de varias Companias. Vemos establecer Escuelas para la Nautica, para la Artillería, y todo lo demás que deben saber los Oficiales de Marina. Vemos formar una insigne de Cirugía, debaxo de la direccion del célebre Maestro de ella Don Pedro Virgilio, de cuyo Arte havia tanta necesidad en España, que en raro Pueblo, aun de los mayores, se hallaban otros Cirujanos, que unos miserables emplastistas; siendo muchisima la gente que moria por esta falta, como yo, yo mismo, Señor, lo he visto, y.

observado en inumerables ocasiones. Vemos pagar exactamente los sueldos á los Ministros de tantos Tribunales. Vemos asimismo fielmente asistida de los suyos la Tropa. Vemos satisfacer hasta el ultimo maravedí los caudales anticipado**s** por los Recaudadores. Vemos consignados anualmente cien mil escudos de vellon para extinguir las deudas contrahidas por el difunto Padre de V. M. Vemos atraher con el cebo de gruesos estipendios varios insignes Artifices Estrangeros , yá de Pintura , yá de Estatuaria , yá de las tres Arquitecturas , Civil , Militar , y Nautica ; yá de otras Artes, en que no solo se debe considerar la utilidad de lo que estos han de trabajar en España, sino otra mucho mayor de lo que han de enseñar á los Españoles. Vemos trabajar en la grande , y utilisima obra de reglar la contribucion de los Vasallos á proporcion de sus respectivas haciendas: lo que a mi entender no podrá perficionarse sin grandes gastos; pepero serán sin comparación mayores los frutos: lo que entiendo, donde, y en quanto sea practicable esta providencia, ignorando yo si pide, ó admite algunas restricciones en quanto á territorios, y modo de disponerla.

Pero cómo se hace todo esto? Con que caudales? Esta es la grande maravilla del Reynado de V. M. Quién, sino el que lo vé, no juzgará, que para poner en execucion tantas, y tan costosas providencias, acaba de extraherse, con nuevas imposiciones á los extenuados Vasa-Nos la poca sangre que les quedó en las venas? Muy al contrario: Antes bien han sido, y son aliviados de una no pequeña parte de las cargas establecidas; entre ellas de tres gravosisimas, y que producian grandes sumas al Real Erario, la de los trece reales en cada hanega de Sal, la de la mitad del producto de los arbitrios concedidos á tantos Pueblos, y el de los Valdios. Y al mismo tiempo se están condonando los derechos de entrada de algunos generos á varios Pueblos, en atencion á su presente necesidad, y á muchos Fabricantes, para hacer menos costoso su trabajo. En que son tambien muy considerables las gracias que V. M. por su Decreto de 10 del Marzo proximo concedió al Gremio de Pescadores, rebaxandoles un real en el precio de la Sal, fiandoles las que hayan menester por seis meses, y relevandoles de la exaccion de algunos derechos de Aduanas, y Entradas.

Temo, Señor, que quando los venideros lean en la Historia de este tiempo
tantas, y tan grandes cosas, hechas en
el corto espacio de dos años, y esto rebaxando á la Corona muchos de sus derechos; no pocos dificultarán el asenso,
otros acaso le negarán resueltamente: y
me figuro, que havrá quienes ironicamente pregunten, si V. M. ó alguno de
sus Ministros, halló el secreto de la Piedra Filosofal: ó si en FERNANDO
EL SEXTO se hizo realidad lo que fue
Tom.III. de Cartas. b 3

fabula en el otro Rey de Frigia, que quanto tocaba, se convertia en oro: ó en fin, si en nuestros dias se repitió el prodigio de fluir en arroyos, derretido por una extraordinaria vehemencia de los rayos del Sol, este metal precioso, de las cumbres de los Pyrinéos ácia los llanos de España; como, haver sucedido tal vez en muy remotos tiempos, cuentan, ó fingen nuestras mas antiguas Historias.

Pero si el gobierno de España se continúa en los Reyes succesores sobre el pie en que V. M. le ha puesto; ó lo que coincide á lo mismo, si los Reyes succesores fueren dotados de las virtudes que resplandecen en V. M. y los Ministros de que se sirvan fueren como los que hoy, debaxo de la direccion de V. M. manejan los mayores intereses de la Monarquía, no havrá lugar á estas, ó dudas, ó incredulidades, porque verán entonces lo que experimentamos ahora; esto es, que un Rey Pio, Justo, Amante de sus Va-

sallos, verdadero Padre de la Patria, segundado de Ministros zelosos, habiles, desinteresados, activos, es capáz de hacer todos los milagros expresados.

Uno, y otro es menester que concurra. Es cierto, que España tuvo algunos muy buenos Reyes. Pero ninguno de los buenos Reyes tuvo igual coleccion de buenos Ministros. Yo, Señor, y acaso yo solo puedo hablar con esta libertad en elogio de V. M. y de ellos; á lo menos muy pocos podrán hacerlo con la misma, sin el riesgo de que muchos piensen, que la ambicion es quien dirige la pluma al panegyrico; pues el ser este verdadero, no obsta a que la intencion sea interesada. Nadie creo me impondrá esta nota, porque todo el mundo puede haver conocido, que no soy ambicioso. Son muchos los que. saben, que he resistido varios embates, y embites, que me solicitaban á establecer mi habitacion, yá en uno, yá en otro de los dos Monasterios, que mi Religion tiene en Madrid; y los que no lo saben por

noticia positiva, por varias circunstancias notorias pueden haverlo conjeturado. Quien voluntariamente huye de la Corte, mira sin duda con indiferencia los favores del Aula. No por virtud, sino por genio amo el retiro. Y aun quando este no fuera mi genio, yá en el estado presente, mis achaques, y mis años me hicieran abrazar por necesidad lo que en otra edad pudo ser eleccion. Yá para mí no puede haver otra conveniencia en esta vida, que la que me presenta el sosiego de la Celda.

Supuesto esto, que es de notoriedad pública, pues en mis Escritos he manifestado mi edad, y no una vez sola me he quexado de mis achaques, tengo enteramente desembarazada la pluma para decir de V. M. y de sus Ministros lo que siento. Y conviene decirlo, porque lo que á V. M. escribo hoy, lo ha de leer, ú oír todo el mundo mañana. Conviene decirlo, para que España esté mas reconocida á Dios del bien que tiene, y con mas fervor

vor le pida la conservacion de la vida de V. M. y de sus Ministros. Conviene decirlo, porque tantos bien intencionados Vasallos desprecien con indignacion las sugestiones de unos pocos, que miran conojeriza unas providencias utilisimas al Público, por algun leve detrimento, que ocasionan á su bien particular. Conviene decirlo, porque á los mismos que por inclinacion, y obligacion con tanto zelo promueven la comun utilidad, añade nuevo estímulo para continuar tan laudable empeño, el ver, que los interesados lo observan, aplauden, y agradecen.

Es asi, Señor, que España logra hoy en los Ministros, que manejan sus mayores intereses, los instrumentos mas proporcionados á las santas intenciones de V. M. Con tal Rey, y tales Ministros, quanto se puede prometer en España? Si en dos años se hizo tanto, quanto se hará en veinte, ó treinta? Yo me lleno de gozo, Señor, quando contemplo, que esta hu-

millada, y abatida Nacion, que de siglo y medio á esta parte ha estado como despreciada de las demás, dentro de poco tiempo verá respetadas sus fuerzas de todas ellas, como lo fueron en otros tiempos. Veo á España ir recobrando su vigor antiguo; y la complacencia con que lo miro, me induce á felicitarla con aquellas palabras, con que el Profeta Isaías celebraba la redencion de su abatido Pueblo: Consurge, consurge, induere, fortitudine tua Sion: excutere de pulvere, consurge, sede Hierusalem.

No tiene V. M. que embidiar las hanzañas de sus mas ilustres Progenitores. El glorioso empeño que V. M. ha emprendido, y que cada dia vá adelantando, de relevar á España del estado de humillacion, con que la pusieron tantos accidentes adversos, equivale á lo que hicieron todos ellos, restaurandola de la opresion que padecia de los Africanos. No tiene V. M. que envidiar á los Reyes antecesores; pero los succesores tendrán mucho

que

que emoidiar, y que imitar en V.M. Y creo poder decir sin exageracion, que deberán venerar á V.M. como nuevo Fundador de esta Monarquía, asi como los Romanos contemplaron en el gran Camilo un segundo Romulo, ó nuevo Fundador de Roma; porque recobrando el perdido Capitolio, erigió los animos, y fuerzas de aquella agonizante República, como nos lo dice Livio: Romulus, ac Parens Patriæ Conditorque alter Urbis, haud vanis laudibus appellatur (Dec. 1, lib. 5.).

La grande empresa de restituir â esta Monarquía todo su espiritu, y vigor antiguo, tanto es mas laudable en V. M. quanto es cierto, que en ella no mira V. M. al fin de emplear el valor de los Españoles en alguna nueva Guerra; antes sí al de establecernos una durable Paz. Los Principes vecinos antes de ver á V. M. en el Trono tenian bastante noticia de su dulce, y pacifico genio; y creo, que tambien en los corazones de ellos rey-

na ya una noble moderacion: lo que persuade la prontitud con que dieron las manos á los ultimos tratados de Paz. Y esta moderacion de animo es qualidad sin duda mucho mas apreciable, no solo á los ojos de Dios, mas tambien á los de todos los hombres sabios, que el complexo de todas las Virtudes Militares. Acaso hemos arribado á una Epoca dichosa, en que los mas de los Potentados Européos empiezan à hacerse cargo de que la Guerra á todos es incomoda; y que la Nacion vencedora padece de presente poco.menos, que la vencida, quedando siempre incierto lo venidero. Ojala todos los Principes Christianos tengan de aqui adelante presente, que al Divino Redentor, á quien adoran entre otros nombres, que explican sus qualidades caracteristicas, dió Isaías el de Principe de Paz: Vocabitur nomen ejus Admirabilis, Consiliarius, Deus fortis, Pater futuri sæculi, PRIN-. CEPS PACIS (cap.9.). Y nuestra Madre la Iglesia en el Oficio, con que celebra

(XXIX)

su venida al Mundo, el epiteto de RET PACIFICO: Rex Pacificus magnificatus est.

Por lo que mira à V. M. nadie duda de que jamas perdera de vista este soberano exemplar , mayormente quando su dulcisima índole, y la extremada ternura, con que ama á sus Pueblos, le inclina poderosamente á lo mismo; no ignorando V.M. que el mayor beneficio, con que puede explicarles su benevolencia, es la conservacion de su tranquilidad. O por mejor decir, que la Paz de un Reyno, no es un beneficio solo, sino un cumulo de beneficios, siendo ella quien pone en seguro las honras, las vidas, y las haciendas, que la Guerra expone á cada paso. Y aun no son estos los efectos mas apreciables de la Paz, sino que tambien es convenientisima para el bien espiritual de las Almas. Aun la Guerra mas justa ocasiona la ruina de muchas. Y la miseria , ó pobreza de los Pueblos , sequela ordinaria de la Guerra, ocasiona la de

mu-

muchas mas. Declamen los Filosofos quanto quieran contra los vicios, que resultan de la riqueza, ó superfluidad de los bienes temporales. To estoy, y estaré siempre, en que son mucho mas frequentes los que provienen de la falta de lo necesario. De qué otra causa, sino de esta, viene (aun dexando otros capitulos), que en nuestra España de parte de un sexo llorémos tantos latrocinios, y de parte del otro tantas torpes condescendencias?

Señor, V. M. logra todo aquel colmo de felicidad temporal, á que puede aspirar un Rey bueno; y que un Rey bueno, siempre, ó casi siempre, consigue; esto es, hallarse adorado de sus subditos, y bien visto de sus vecinos. Pero lo que en esto debe llenar á V. M. de un indesible gozo, es, que el mismo medio por donde V. M. adquirió esa felicidad temporal, hace una gran parte de aquellos, que á un Principe conducen à la eterna. Es V. M. amado de sus Va-

sallos, porque los ama, porque se duele de sus males, porque hace quanto puede por remediarlos, porque los mira como unas prendas, que recibió de las manos de Dios, para procurar su bien en todo,. y por todo. Asi como es un objeto sumamente aborrecible á los ojos del Altisimo un Rey, que á sus subditos trata como esclavos; es digno de su mayor complacencia el que los acaricia como hijos. Esto es ser el Rey con toda propriedad imagen de Dios ; imagen , digo , de aquel, que siendo Rey de Reyes, se digna de que le llamemos Padre nuestro; y realmente lo es. Vive, Señor, todo el Reyno con la firme esperanza de que ese Rey de Reyes, que puso á V. M. en tan buen camino, le conduzca por él, llevandole como de la mano por todo el tiempo de su glorioso Reynado: Confidens hoc ipsum, quia cœpit in te opus bonum, perficiet usque in diem Christi Jesu ( Ad Philippenses, cap. 1.). Asi se lo suplicamos al Altisimo, como tambien el que

(XXXII)

prolongue la vida de V.M. hasta superar la edad de aquel antiguo Rey Argantonio, que imperó en la mejor parte de los Dominios de V.M. y de quien dice Plinio (lib. 7. cap. 48.), que vivió ciento y cincuenta años. Oviedo y Junio 12 de 1750.

SENOR.

Fr. Benito Geronymo Feyjoó.

# AL EXC. MO SENOR

# D. JOSEPH DE CARVAJAL

#### Y LANCASTER,

CABALLERO DEL INSIGNE ORDEN del Toysón de Oro, Gentil-Hombre de Camara de S. M. con exercicio, Ministro de Estado, y Decano de este Consejo, Gobernador del Supremo de Indias, Presidente de la Real Junta de Comercio, y Moneda, y Superintendente General de las Estafetas, y Postas de España, &c.

## EXC.MO SEÑOR.

Siendo, entre varios insignes beneficios, de que soy deudor á la generosidad de V. E. uno de los mayores, haverme obtenido de la piedad del Rey nuestro Señor la permision de dedicarle este Libro; no quedó á mi arbitrio solicitar otra mano, que la de V. E. para transferirle de la mia á los pies de S. M. Este fa
Tom.III. de Cartas.

(XXXIV)

vor debo en algun modo mirar como consequencia, ó por lo menos como complemento de aquel. Es esta, me parece, una deuda, que V. E. ha contrahido respecto de sí mismo, y en que su nobilisima índole le executa por la paga. Pero como al mismo tiempo es nuevo exercicio de su benevolencia ácia mi persona, debaxo de este caracter interpongo con V. E. mi humilde ruego para lograrle. Oviedo, y Junio 12 de 1750.

B. L. M. de V. E.

Su mas humilde servidor, y Capellan,

Fr. Benito Geronymo Feyjoo.

# (XXXV) APROBACION

Del M. R. P. M. Fr. Gregorio Moreyras, del Gremio, y Claustro de la Universidad de Oviedo, y su Cathedratico de Santo Thomas, Abad del Real Colegio de San Vicente de dicha Ciudad, y Examinador Synodal de su Obispado, &c.

E orden de nuestro Rmo. P. M. Fr. Iñigo Fer-J reras, General de la Congregacion de San Benito de España, Inglaterra, &c. he visto, y examinado el tercer Tomo de Cartas Eruditas, y Curiosas, que pretende dár á luz pública su Autor el Rmo. P. M. Don Fr. Benito Geronymo Feyjoó, Maestro General de nuestra Sagrada Religion, del Consejo de su Magestad, &c. Y ciñendome á la precisa qualidad de Censor, digo, que no encuentro en esta Obra un apice, que desdiga, ú de la pureza de nuestra Santa Fé, ú de la integridad de las buenas costumbres. Digo, que me ciñó á la precisa qualidad de Censor; porque, aunque en España reyna la práctica de introducirse los Censores de los Libros á Panegyristas de los Autores, juzgo no debo seguirla en el caso presente. A la verdad, aquella práctica, en la extension que se le ha dado, me parece no poco abusiva: porque cómo se puede negar, que tiene mucha disonancia, y aun mucha ridiculéz, lo que vemos cada dia celebrar con elogios amplisimos á Autores, que ni por la calidad, ni la cantidad de sus Escritos tienen merito para una mediana aceptacion? Si son creidos todos los Aprobantes de Libros, se hallará, que nuestra Nacion produce mas Escritores insignes en quatro, ó seis años, que la

(XXXVI)

Grecia Gentilica, y Christiana en quatro, ó seis de sus mejores siglos. Y muchos, ó los mas de esos insignes Escritores, dentro de otros quatro, ó seis años paran en las Especerías, ú Oficinas de Coheteros: Et sunt quorum non est memoria, perierunt quasi qui non fuerint, & nati sunt quasi non nati.

Mas sea lo que fuere de esto, en el caso presente una razon diametralmente opuesta me disuade hacer el panegyrico del Autor de esta nueva Obra, que es ser su merito, sobre tan eminente, tan conocido de todo el Mundo. Si es prodigalidad tributar elogios á quien no los merece, tambien es superfluidad derramarlos en obsequio de un hombre, que recibe este agradable incienso de todas las Naciones sabias del Orbe. Por esta razon, reducido, como dixe arriba, á los limites de mero Censor, me ratifico en que la doctrina de este Libro en nada desdice de la pureza de la Fé, y notoria religiosidad de su Autor. Asi lo siento. En este Real Colegio de San Vicente de Oviedo á 3 de Junio de 1750.

Fr. Gregorio Moreyras.

#### ((XXXVII)

#### DICTAMEN

Del Dost. D. Diego Rodriguez de Rivas, Colegial que ha sido en el de los Verdes de la Universidad de Alcalá, Opositor á las Cathedras de Canones, y Arcediano de la Iglesia Metropolitana de Guatemala.

E orden del señor Don Thomas de Naxera Salvador, del Orden de Santiago, Capellan de Honor de su Magestad, Inquisidor Ordinario, y Vicario de esta Villa de Madrid, y su Partido, &c. he visto con singular atencion el Tomo tercero de Cartas Eruditas, que desea dár al Público el muy Ilustre, y Rmo. P. M. D. Fr. Benito Geronymo Feyjoó, Maestro General de la Religion de San Benito. del Consejo de su Magestad, &c. y aunque le reconezco digno de los elogios, que logran los antecedentes, aun no me determino á decidir sobre la licencia que pretende, porque no he llegado á descubrir lo que es preciso saber de un Libro para permitir su impresion; esto es, el fin á que se dirige (\*): Ut neque vituperemus, neque laudemus facta, cujusquam, nisi scopo ejus cognito, ad quem illa referuntur: ex eo enim judicium est ferendum. Esta noticia, como debe ser la primera en el Censor, es la que regularmente anteponen los Autores en el titulo ade sus Obras; y esta no hallo yo en este Tomo tercero, ni en los dos antecedentes, en que solo se leen estas palabras: Cartas Eruditas, y Curiosas, en que por la mayor parte se continúa el designio del Tom.III. de Cartas.

<sup>(\*)</sup> Simplic. Comment. Epict.

Theatro Critico Universal. Noto la voz designio, y buscando el fin que necesito, recurro al titulo del Theatro, y en él no se vé mas que el desengaño de Errores comunes. No parece creible, que de una Obra como la del Theatro Critico sea todo el fin solo el desengaño de errores comunes. Ofensa haria yo al Autor, si me diera por satisfecho de la duda, con sola la declaracion literal del titulo del Theatro; y mas quando en todos sus Discursos manifiesta, no tanto su erudicion grande contra errores comunes, quanto su zelo por la introduccion de aquellas Ciencias, á quienes con propriedad llamamos Facultades: quizá por las que dán á los que las cultivan : aquellas que Agesilao, Rey de los Lacedemonios creía tan importantes para la instruccion de la juventud: Iis rebus, quibus usuri sint, cum ad virilem ætatem pervenerint. Cotejense, pues, los errores combatidos en todo el Theatro Critico, con la multitud de doctrinas, al parecer vertidas sin cuidado, ó nacidas de los mismos desengaños. Hagase el juicio por el numero, ó por el peso, y por todos lados se hallará excesivo el deseo de las Ciencias. Este eficáz desco fue, segun presumo, quien empeñó al Autor en declarar la guerra á los errores comunes : considerandolos unico tropiczo para su intento, y asegurada su sospecha con el dictamen de Seneca (\*): Versat nos, & præcipitat traditus per manus error, alienisque perimus exemplis, Fundo bien la esperanza de sus descosten, el desenguño de arrores comunes. Sanabimur, dixo el mismo Seneca, si modo separemur à cœtu; y queriendo ganar horas para lo util, Carlo San Araba

Torrest to the state of the ten

(\*) De Vita Beat. c.1.

dió principio á su Theatro con el desengaño de la multitud de errores, que fomenta la vulgar credulidad (a): y por hacerlo en breve con todos, hizo contra la Voz del Pueblo su primer Discurso, con tan feliz suceso, que aseguró mas de la mitad del previo intento, y la ocasion, para destinar desde luego á las Ciencias el campo que dexaban los errores, plantando en él luego luego especies de erudicion util á la sociedad, ó que sirviesen de antemural contra errores comunes, para que otra vez no se verificase el fatal trastorno, y la ruina. Esta maxima siguió el Autor en todo su Theatro, con tal destreza, que en los mas de sus Discursos no se acierta á distinguir quál intento fue en la execucion el preferido: y si de ella se huviera servido el Eminentisimo Señor Cardenal Cisneros, quando con igual designio al del muy Ilustre Feyjoó fundó la Universidad de Alcalá, no tuviera hoy nuestra Nacion en que emplear sus deseos, ni el muy Ilustre Feyjoó que envidiar de Reynos Estrangeros para la comodidad de todos los Españoles: pero como de todas las Cathedras de Cien+ cias quedaron solamente resguardadas por sus respectivos Supremos Tribunales la Theología Escolastica, y Moral, y la Jurisprudencia Canonica, y Civil; por eso estas solas Facultades pudieron prevalecer, y florecer, en toda España tanto como se celebra por las Naciones Estrangeras.

1. A

<sup>(</sup>a) N bil ergo magis præstandum est, quam ne pecorum ritu sequemur antecedentium gregem, pergentes, non qua eundum est, sed qua itur. Atqui nulla res nos majoribus malis implicat, quam quod ad rumorem componimur, optima rati ea, quæ magno assensu recepta sunt, quorumque exempla multa sunt; nec ad rationem, sed ad similitudinem vivimus. Senec, ibid.

Advertida la importancia del desengaño de errores, resta saber la utilidad de las deseadas Ciencias. De esta duda nos saca el Autor en una de estas Cartas, asegurandonos, que toda se reduce á dár adelantamiento, y perfeccion á las Artes liberales, y mecanicas: y aunque á primera vista parezca increible su dictamen, es preciso convenir en que no dán, ni pueden dár dichas Ciencias mayor utilidad, pues tenemos tan claro, como infalible, testimonio con toda la sabiduría, inteligencia, y ciencia, que infundió Dios á Beseleel: Et implevi eum spiritu Dei, Sapientia, & Intelligentia, & Scientia in ommi opere. Vease para qué fue todo este cumulo de Ciencia: Ad excogitandum quidquid fabrefieri potest ex auro, & argento, & ære, marmore, & gemmis, & diversitate lignorum. De aqui es preciso inferir, que todo el cuidado del Illmo. Feyjoó en el desengaño de errol res, y todo su zelo por la introducción, y permanencia de las Ciencias, ha sido, y es con el fin de dár á la Nacion seguros medios de conseguir el adelantamiento, y perfeccion de las Artes liberales, y mecanicas. Siendo asi, no necesito saber mas como Censor, parà afirmar la utilidad de esta Obra, sino para celebrar el acierto de su Autor en la eleccion de tan oportunos medios, pues son los unicos humanos con que se puelden lograr las Artes liberales, y mecanicas, cuya utilidad no necesita prueba, pues nos es tan notoria, como publicada por las Naciones Estrangeras, que estudiando solo en adelantarlas, tanto las han pulido, que con ellas han llegado á perfeccionar las Artes de empobrecernos (\*): Ex omnibus autem cogendæ pecuniæ artibus; vel illa potissima est; quod Princeps eas domi merces babeat, quibus ad se extenorum monetam attrabat. Unde laudabili admodum Instituto Galliæ Ress Henricus ejus nominis IV. artem sericam paucis ab binc annis in nonnullas sue ditionis Provincias introdukit, cum antea vermiculi in exteris ditionibus alerentur: que quidem ex commercio, dictu incredibile, quantum commodi, & pecuniæ in illas Galliæ oras importetur: Sin que por nuestra parte se haya podido evitar, quando poco, ó nada se sabía hacer en España; no por fálta de habilidad (de que podemos dar ya buerlas pruebas); sino por oculta causa, que nadie pudo excogitar, hasta que el Illmo. Feyjoó la llegó á descubrir, haciendonos ver en los errores comunes el origen, y raiz de todos muestros males (a); y no satisfecho su zelo y y amor a la Patria con solo señalar los errores, nos dió desengaños tan importantes, que en la sobeilana estimación de nuestro Monarça se calificaron de Utiles, y Eruditos, quando en premio de tan especial servicio honró su Magestad al Autor con el señalado título de su Consejo (b); anadiendo á esta honra la de hacer notorio el Real deseo de la continuacion de las Obras del Autor (c): Nullum munus Reipublicæ afferre

ma-

<sup>(</sup>a) Qui palam est adversarius, facile cavendo vitare possis: boc verò occultum, intestinum, ac domesticum malum, non modo non existit, verumetiam opprimit antequam perspicere, atque explorare potueris. Cic. 1. in Ver.

<sup>(</sup>b) Por quanto la general aprobacion, y aplauso, que han merecido en la República Literaria de Proprios, y Estraños las Utiles, y Eruditas Obras de Vos el Maestro Fr. Benito Feyjoó, digno Hijo de la Religion Benedictina, mueven mi Real animo á bacer manifiesta mi gratitud á tan provechosos trabajos, y á que sea notorio el deseo que me asiste, de que continúen con igual acierto para mayor lustre de mis Vasallos, Sc.
(c) Ciçer. de Divinat. lib.2.

majus, mellusve Principes possunt, quam si dos cere, ac erudire juventutem curent. Y siendo esta la primera que en cumplimiento del Real orden dá al público, con el respetable nombre de su Magestad. y tan antigua la costumbre de no hacer oposicion á las Cartas que tienen el nombre del Rey (a): Hec enim consuetudo erat, ut Epistolis, quæ ex Regis nomine mittebantur, & illius annulo signatæ erant, nemo auderet contradicere. Aunque para la comun veneracion haga falta en estas el Real Sello, creo que para el muy particular aprecio de toda la Nacion basta sean autorizadas con el signo de tan acreditado Autor, Ministro de su Magestad: Annulos aureos est signum Senatoris. Por todo lo dicho, y no cont tener cosa, que se oponga á nuestra Santa Fé, buenas costumbres y Leyes del Reyno, soy de dictar men, que se le dé la licencia que pide. Asi lo siento, Madrid v Junio primero de 1750.

Dott. D. Diego Rodriguez de Rivas.

<sup>(</sup>a) Esther, cap. 8. v. 8.

#### APROBACION ...

Del Doct. D. Thomas de Querejazu y Mollinedo, Caballero del Orden de Santiago, Cathedratico del Maestro de las Sentencias en la Real Universidad de Lima, Prebendado de aquella Santa Iglesia, &c.

### M. P. S.

calling of few objects being of

OR orden de V. A. he visto con toda atencion, y complacencia el Tomo tercero de Cartas Eruditas, que dá á luz el Illmo. y Rmo. P. M. D. Fi. Beniro Geronymo Feyjoó, del Consejo de S. M. &c. Iba á protestar á V. A. que me hallaba sin talentos, ni prendas para Censor de Obra tan crudita como util i pero haciendome cargo de las antecedentes del Autor en su eruditisimo Theatro Critico. huve de ceder a mi misma ropugnancia; pontendo en execución el mandato de V. An Cómo, dixe puede faltarme instruccion para hacer dictamen en este nuevo parto de su ingenio suquando la dectura del Theatro, y su continuacion ( que ha sido mi mayor delicia) es un preciosisimo tesoro bastante á ilustrar el entendimiento mas rudo? Es tan eleganite, y dulce la energica facundia de los Escritos del Autori, que todas las potencias se le rinden sin violencia; pero esta es la singular preprogativa de su grato estilo, antes recomendada, y aplaudida de Casiodoro (a): Nibil præstabilius videtur quam

<sup>(</sup>a) Casiod. lib.6. Variar. Epist.5. de Pormula questur.

posse dicendo, tenere bominum mentes, alicere voluntates, impollere, quò velit, unde autem velit deducere. Por eso quien empieza á leerlos queda sin libertad para dexarlos; y siendo el blanco de su feliz pluma cautivar al Lector para ilustrarlo, por rudo que este sea, como ha de resistir á su cultura?

Nemo adeo ferus est, ut non mitescere possit. Si modo culturæ patientem commodet aurem. (a)

Nadie puede negar el caudal de erudicion, y doctrina, que para cultivo de las Bellas Letras nos ha franqueado el Illmo, P. M. Feyjoó; vá se vé, que á esmeros de su inmensa aplicación y profundo genio; pero no contento con este heroico beneficio para el Público, nos ofrece ahora en el tercer Tomo de sus Carras otro nuevo tesoro: no digo bien, nos vitelve à der aquel mismo tesoro, con otra tiovedad ide agudas percepciones, y delicados discursos; de suerte, que olvidandose de las fatigas de su principal Obra; y lo que es mas, de los repetidos insultos de emulacion, que le han maniifestado: sus impognadores (no sé si diga, que con menos decoro de nuestra misma Nacion), se ha tomado, el trabajo de darnos en epilogo todo aquel tesoro, ó en un solo volumen el valor, y utilidad de todos juntos. Esto es, si no me engaño, haverse declarado el Autor verdadero padre de la Familia Literaria pues quiere comunicarle la doctrina con mejoras, volviendole el capital con gananciales. Y quién pudiera dispensarla con estas apreciabilisimas

(a) Horat. lib. 1. Epist. 1.

ventajas, sino el Autor, que llena bien toda aquella descripcion del Evangelio para un Maestro (a)? Omnis Scriba doctus in Regno Cælorum, similis est bomini Patrifamilias, qui profert de Thesauro suo nova, & vetera. El Escritor, dice, y Maestro Sabio es parecido al Padre de Familias, que para alimentarla se vale de su tesoro antiguo, y nuevo. Lo de Padre de Familias en el cultivo de las Ciencias vá lo tiene manifestado su Ilustrisima en el Theatro Critico con la imponderable riqueza de sus Discursos; dispensandonos en ellos, yá el desengaño de muchas preocupaciones, que se hacian lugar, aun en personas de superior reflexion á la del vulgo: yá el conocimiento de la verdadera causa de algunos Fenomenos, cuya aprehension nos era tan nociva: yá la noticia de inumerables utensilios para la Mathematica, cuyo manejo nos rinde, y rendirá utilisimos efectos. Y en fin, qué materia Fisica, ó Geometrica, Politica, ó Moral no ha manejado la diestra pluma del Autor, en que no se trasluzca de:de luego un vivisimo deseo del adelantamiento de las Ciencias, y Artes en España? No hay mas claro testimonio de su ardiente zelo para tan alto fin, como el de su inimitable aplicacion á saber, solo por tener el gozo de que sepamos los demás (b): Ego cupio omnia in te transfundere, & in boc gaudeo aliquid discere, ut doceam, decia Seneca á su Lucilio, v le dá la razon: Nullius boni, prosigue, sine socio jucunda possessio est: mittam itaque ipsos tibi libros. Y á la verdad, que sería menos grata

<sup>(</sup>a) Matth. cap.13. (b) Senec. Epist.6. ad Lucil.

á nuestro ilustre Padre de Familias la posesion de sus adquiridos Tesoros, sin la condicion de hacer participante de ellos á la Sociedad! Nullius boni sine socio, jucunda possessio est. No se ha satisfecho el Autor con adquirir las Ciencias: todas las quiere refundir en la utilidad pública; y aun renunciaria de ellas, si huviese de tenerlas con la pension de no comunicarlas: Si cum bac exceptione, concluye Seneca, detur sapientia, ut illam inclusam teneam, nec enuntiem, rejiciam. He aqui la causa por que el Ilustrisimo Padre Feyjoó nos ha embiado sus Libros, ó sus Obras: Mittam itaque ipsos tibi libros.

Sobre este tesoro grande, yá adquirido, su elevado ingenio, siempre fecundo de nuevas producciones, sin duda que en este nuevo Tomo nos ha aumentado muchas preciosidades, para que de uno, y otro tesoro, antiguo, y nuevo, como de buen Padre de Familias, resulte mucha utilidad á nuestros entendimientos: con lo que se logrará en España una dichosa propagacion de la Sabiduría, pasando como herencia de padre á hijos sus mas ricos tesoros. Asi lo pensaba Seneca, quien escribiendo á Lucilio, habla tan aproposito de lo que dixo el Texto Evangelico, que parece su Interprete (a): Veneror inventa sapientiæ, inventoresque adire tamquam multorum bæreditatem juvat : Mibi ista acquisita, mibi ista elaborata sunt, sed agamus bonum patremfamilias, faciamus ampliora quæ accepimus: Major ista hæreditas à me ad posteros transeat. En las primeras Obras acreditó el Autor su Magisterio, estimulandonos á venerar los hallazgos de la Sabiduria,

<sup>(</sup>a) Senec. eadem Epist.6.

ría, para dexarnos como herencia la solicitud de otros hasta ahora escondidos: Veneror inventa sapientiæ, inventoresque adire tamquam multorum bæreditatem juvat. Parece que aquellos no podian ser adquiridos, sino por el singular ingenio del Autor: Mibi ista acquisita, mibi elaborata sunt! Mas no desentendiendose del cargo que exerce de Padre de Familias, hagamos, dixo, en este ultimo Tomo nuevos descubrimientos, además de los adquiridos, para que asi pase á los posteros la herencia con ganancias: Sed agamus bonum patremfamilias, faciamus ampliora, quæ accepimus: Mijor ista bæreditas à me ad posteros transeat. Pero no solo en ella debe fundar la posteridad su mayor realce, pues en el Ilustre Padre que la adopta queda todavia sobrado material para mas engrandecerla. Restale al Autor mucho que dár; y es, que su fecundo ingenio tiene la qualidad de mina inagotable, siempre lleno quanto mas prodigo (a): Multum adbuc restat operis, multumque restabit; dió á entender hablando á su Lucilio el mismo Seneca yá citado; y otro tanto puede decirnos sin la menor lisonja de sí mismo nuestro sapientisimo Autor; y porque yá tiene declarado como herencia su exemplar estimulo para nuestra aplicacion, puede añadirnos con el mismo: Nec ulli nato, post mille sæcula præchidetur occasio aliquid adbuc adjiciendi. De ese modo, pues, hemos conseguido en este siglo, que podemos llamar el siglo de oro, con el Magisterio del Autor un ascendiente de Sabios, y padre de muchos Doctos, enriqueciendo con los tesoros de su mente á los hijos de

<sup>(</sup>a) Senec. eadem Epist.6.

de su entendimiento. Hijos á la verdad dichosos, pues con tan recomendable herencia aseguran el vinculo mayor de una esclarecida gloria.

Estos son los bienes con que el Autor nos ha enriquecido. Bienes de tanto mayor aprecio, quanto han merecido la celebridad, y aprobacion de otras eruditisimas Naciones, y aun de la Cabeza de todas, como de la Iglesia, nuestro muy Santo Padre Benedicto XIV, quien en su eruditisima Carta circular á los señores Obispos del Estado Eclesiastico sobre varias providencias, que debian tomar, con ocasion del presente ano Santo, cita en tres parrafos diferentes á nuestro Autor. Bastaba esta repetida memoria de su Santidad, como Principe Supremo, para caracterizar los Escritos de su Ilustrisima, libertandolos de toda censura; pero además de ese privilegio, tiene su Santidad el de Padre, y Protector de la erudicion, notoria al mundo en sus apreciabilisimos Escritos.

Lambertinus bic est Romæ decus, & Pater Orbis, Qui terram scriptis docuit, virtutibus ornat. (a)

Esta aprobacion Pontificia es el sello mas recomendable de los Escritos del Autor, de que puede jactarse sin el riesgo de que á ninguno parezca vanagloria. Pero qué mucho se hayan adquirido este general elogio, quando en todos ellos puede hallar el Mundo Literario un sumo provecho? Pudiera sin dificultad demostrarlo, renovando aqui las materias

es-

<sup>(</sup>a) Mr. de Voltaire en su Carta al P. Latour, principal del Colegio de Luis el Grande en París, año 1746.

esparcidas en todas sus Obras; pero esto sería apartarme del oficio de Censor, tomandome el de Panegyrista. Ellas solas bastan para desempeño de la utilidad pública en qualesquiera materias, siendo todas juntas una continuada maxima para nuestro gobierno Economico, Moral, y Politico: dadivas son todas de Padre de Familias, y con mas justa razon deberá serlo la de este tercero Tomo, por la mayor utilidad que en él recibimos (a) : Datur enim quod majori utilitate recipitur, dixo Casiodoro hablando de la generosidad de Teodorico Rey en sus dadivas. y otro tanto pudiera decirse con toda propriedad de las del Autor; pero con esta diferencia, que aquellas, aunque Reales, no excedian de la comodidad material en el uso del oro; mas las de su Ilustrisima pasan á mas alto grado en la comodidad de alma. Son tesoros de su perspicáz entendimiento, y por eso deben ser para uso, y adorno del espiritu. En las monedas de los Emperadores era frequente poner esta inscripcion: Spes publica. Mejor la pusiera vo en todas las Obras del Autor, que siendo la finca de nuestros deseos, nos asegura en sus discursos toda nuestra esperanza. Concluyo yá con dár el placeme á nuestro Gremio Literario, por la felicidad tan apreciable que le ha venido con el Magisterio del Autor, dignisimo acreedor de nuestra gratitud, por sus singulares dones en beneficio, y aumento de la Sociedad. Esforcemosle, pues, con nuestras súplicas á que no desmaye en la continuacion de su utilisima taréa, y sea el ultimo desahogo de nuestro reconocimiento confesarle con ingenuidad, que solo sus Tom.III. de Cartas. Obras

<sup>(</sup>a) Casiod. lib.1. Variar. epist.28.

Obras pueden texerle la mas recomendable corona de su elevado merito. Y respecto de no encontrar en esta Obra proposicion censurable, ni opuesta á la pureza de la Fé, buenas costumbres, y Reales Pragmaticas, hallo por conveniente se le conceda la licencia, que pide. Asi lo siento, salvo meliori. Madrid, y Junio primero de 1750.

Doct. D. Thomas de Querejazu.

# TABLA

## DE LAS CARTAS CONTENIDAS en este tercer Tomo.

| I.             | FAlibilidad de los Adagios.              | Dage T      |
|----------------|------------------------------------------|-------------|
|                | Do la como en momisiano entinacion d     | Pag.1.      |
| П.             | De la vana, y perniciosa aplicacion á    |             |
| . :            | buscar tesoros escondidos.               | 9-          |
| •              | Sobre el Rinoceronte, y Unicornio.       | 20.         |
| IV.            | Sobre el Libro intitulado: El Acade-     | -           |
|                | mico Antiguo contra el Sceptico Mo-      |             |
| •              | derno.                                   | 25.         |
| V.             | Respuesta á dos Objeciones.              | 61.         |
| VL.            | Sobre una Disertacion Medica.            | 66.         |
| VII.           | Sobre la impugnacion de un Religioso     | î 🧐         |
|                | Lusitano al Autor.                       | 74          |
| VIIL           | Reconvenciones caritativas á los Profe-  |             |
|                | sores de la Ley de Moysés.               | 78.         |
| IX.            | Sobre un Libro nuevo de Medicina.        | 109.        |
| X.             | Sobre los nuevos Exorcismos.             | 113.        |
| XI.            | Causa de la destreza en el Juego de      |             |
| •              | Naypes.                                  | 121.        |
| XII.           | Causa de Savonarola.                     | 128.        |
| XIII.          | Dias Aziagos.                            | 134.        |
|                | Sobre las Traducciones de las Obras de   |             |
|                | Autor en otros Idiomas.                  | 140.        |
| .XV.           | Contra la pretendida multitud de Hechi   |             |
| - <del>-</del> | . ceros.                                 | 144         |
| XVI            | Sobre cierta lesion de la vista de un Ca |             |
| .22.13.        | ballero.                                 | 151.        |
| <b>Y</b> \/11  | Cómo trata el demonio á los suyos.       | 155.        |
|                | I. Sobre una extraordinarisima inedia.   |             |
| VAII           | 11. DOULE und extraorumationia fileula.  | 172.<br>VIV |

| 1 | TI   | 1 |
|---|------|---|
| l | †WIT | , |

| XIX.                                  | Paralelo de Luis XIV, Rey de Francia,   |                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|                                       | y Pedro el Primero, Czar, 6 Empe-       |                |
| <b>.</b>                              | rador de la Rusia.                      | 184.           |
| XX.                                   | Sobre el Systéma Copernicano.           | 199.           |
|                                       | Del Systéma Magno.                      | 213.           |
| XXII.                                 | Sobre la grave importancia de abreviar  | _              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | las Causas Judiciales.                  | 224            |
| XXIII.                                | Ereccion de Hospicios en España.        | 234.           |
| XXIV.                                 | Exterminio de Ladrones.                 | 239.           |
|                                       | Ingrata habitacion la de la Corte.      | 242.           |
| XXVL                                  | Respuesta al Rmo. P. M. Fr. Raymun-     |                |
| -                                     | do Pasqual en asunto de la doctri-      |                |
| .* ^                                  | na de Raymundo Lulio.                   | 250.           |
| XXVII.                                | Si es racional el afecto de compasion   | •              |
| • *                                   | respecto de los Irracionales.           | 281.           |
| XXVIII                                | Del descubrimiento de la circulacion    |                |
| •                                     | de la sangre, hecho por un Albey-       |                |
| •                                     | tar Español.                            | 289.           |
| XXIX.                                 | Sobre el libro intitulado: Indice de la |                |
|                                       | Filosofia Moral Christiano-Politica,    |                |
| •, •                                  | que compuso el Rmo. P. Antonio Co-      |                |
|                                       | dorniu, de la Compañia de Jesus.        | 298.           |
| XXX.                                  | Reflexiones Filosoficas, con ocasion de |                |
| •                                     | una criatura humana, hallada poco       |                |
| • `                                   | há en el vientre de una Cabra.          | 301.           |
| XXXI.                                 | Sobre el adelantamiento de Ciencias, y  |                |
| • .                                   | Artes en España. Y Apología de los      |                |
| •                                     | Escritos del Autor.                     | 324.           |
| XXXII.                                | Sobre la España Sagrada del Rmo. P.     |                |
| -                                     | M. Fr. Enrique Florez.                  | . 35 <b>8.</b> |



# DOS ADVERTENCIAS á los Lectores.

DIEN sé, que en el Prologo de uno de mis Escritos (no me acuerdo quál) me quexé de la multitud de Cartas con que me fatigaban de varias partes, representando al Público la imposibilidad de responder á todas, ni aun á la mayor parte de ellas. Pero haviendo producido aquella quexa poca, ó ninguna enmienda, me veo obligado á repetirla ahora con mucho mayor motivo; pues si antes no podia responder á la mayor parte de las Cartas que recibia, mucho menos ahora, quando yá los años, y achaques me han puesto muy pesada la mano para escribir, y no menos pesada la cabeza para dictar. La molestia, que me ocasionan estos Escritores Epistolarios, viene de una rara inadvertencia suya, que es no considerar cada uno. que es natural hava otros muchisimos, que tienen igual, si no superior motivo para escribirme, al que á él impele á tomar la pluma; á que es consiguiente, que no pudiendo satisfacer á tantas Cartas, necesariamente se queden muchas sin respuesta. Con que él, no haciendo cuenta sino de la suya, ú otras pocas, al ver que no le respondo, me repite otra con una quexa amorosa de mi omision; y si tampoco respondo á esta, la tercera en terminos mas, ó menos moderados me trata de genio aspero, inurbano, y grosero.

De las Cartas que recibo, unas son meramente

laudatorias, las que tengo por mas inutiles, y superfluas. Pero doy que no lo sean: si el Escritor me juzga digno de los elogios con que me exorna, pareciendole al mismo tiempo justo manifestarme el buen concepto que le debo, no se le viene á los ojos, que en otros infinitos milita el mismo motivo de escribirme?

Pero el mayor numero de cartas, y muy mavor, es de las que contienen preguntas, dudas, y questiones, pertenecientes á todo genero de materias. Y en las de esta clase es mas visible la inconsideracion de los que se quexan de no ser respondidos. Es posible, que cada uno de estos imagine, que él solo, ó muy pocos son curiosos, y deseosos de saber? Que él solo, ó muy pocos padecen dudas, ó ignorancias sobre infinitas cosas? Que él solo, ó muy pocos me tienen por capáz de resolver parte de esas dudas? Es maxima asentada entre los Filosofos, que todo hombre naturalmente desea saber. No todos desean saberlo todo, ni eso es posible. Pero todos desean saber algunas cosas, v buena parte de ellos con inquietud, con ansia, con un genero de impaciencia. Llegan á muchos millares los individuos, que por la inspeccion de mis Escritos se han persuadido á que en varios asuntos, en que reconocen su ignorancia, puedo comunicarles las luces de que carecen. Siendo esto asi, no resulta como un consiguiente de certeza moral, que yo no puedo responder, no solo á la mitad, mas ni aun á la decima parte de los que me consultan?

Añado, que una buena parte (ó mala diré mejor) de las consultas trahen en sí mismas el deme-

rito de la respuesta. Unas, porque ruedan sobre asuntos ridiculos, y pueriles. Otras, porque caen sobre varios supuestos falsos; de modo, que para desengañar de ellos á los Consultores sería menester escribir muchos pliegos. Otras, porque proceden de errada inteligencia de lo que he escrito en esta, ó aquella parte, aun adonde me he explicado con la mayor claridad, en que se me representa una rudeza, que yo no puedo vencer, por mas vueltas, y revueltas que dé sobre la materia. Otras, porque solo tocan questiones Morales, que se hallan tratadas en muchos Libros, y qualquiera Theologo mediano puede resolver, y hay quienes me vienen con una tal impertinencia de mas de sesenta, ú ochenta leguas de aqui. Otras, porque me preguntan cosas, que muy de intento he tratado en mis Libros; y no es justo, que no queriendo sus Autores gastar tiempo en leerlos, le gaste yo en repetir manuscrito lo que yá dí impreso al Público.

A esta advertencia, que hago á los Lectores para mi descanso, quiero agregar otra para su utilidad. Por repetidas noticias, que he tenido de varias partes, sé, que muchisimos sugetos de uno, y otro sexo, que antes vivian miserrimamente, por vivir medicamente, arreglandose á la dieta que les prescribia el Medico, sin discrepar un apice, ni en la calidad, ni en la cantidad; y asimismo tomando á tiempos sus jarabitos, y sus purgas; desengañados despues por la lectura de mis Escritos, renunciaron á toda droga de Botica, no negandose á genero alguno de alimento, v. gr. pescado, leche, frutas, verduras; con que se hallan ahora mucho

cho mejor que antes. Y si mi experiencia vale algo, les hago tambien saber, que siendo mi complexion desde la juventud muy sujeta á fluxiones reumaticas, algunas muy doloriferas, y porfiadas, há treinta y seis años, que constantemente me he negado á toda medicina; lo que no obsta á que el dia ocho del proximo Octubre del presente año de 1750. cumpla setenta y quatro años.



## CARTA PRIMERA.

#### FALIBILIDAD DE LOS ADAGIOS.

Buena hora viene V.md. á redarguirme el primer Discurso del Theatro Critico. A buena hora, digo, ó á buen tiempo; porque yá pasó tanto desde que se dió á la estampa aquel Discurso, que yá no se me puede impugnar en el juicio posesorio, y es poco papel una Carta para disputarmele en la propriedad. Sin embargo no reuso el litigio entretanto que no se producen mejores instrumentos, que el que V. md. exhibe.

- Toda la impugnacion de V. md. se reduce á que la proposicion de que la voz del Pueblo es voz de Dios, es Adagio, por consiguiente debo admitirla como verdadera, porque los Adagios son Evangelios breves. Grande argumento! Si señor: El que la voz del Pueblo es voz de Dios, es un adagio; pero el que los Adagios son Evangelios breves es otro adagio; y quien niéga la verdad del primero, dicho se está, que ha de negar la verdad del segundo. Con que es menester, que V. md. pruebe esta; y si solo la prueba con otro adagio, y aunque sea con mil adagios, nada tenemos; porque si à mi la qualidad de Adagio en una proposicion no me hace suerza para admitirla como verdadera, lo mismo será de otra qualquiera que se me quiera hacer tragar por ese titulo.
- 3 Mas yá parece que V. md. olió algo de esta solucion, quando añade, que el que los Adagios son Evangelios breves lo dice todo el Mundo; y no puede sin temeridad negarse por un hombre solo lo que todos los demás afirman. Señor mio, el que todo el Mundo dice, asi esa, como otras cosas, se cuenta de muchas maneras. Mil veces de palabra, y por escrito me han rallado los ojos, y los oídos, y mucho mas las potencias internas con esa cantinela. Qualquiera que pronuncia, que todo el Mundo afirma tal, ú tal cosa, Tom. III. de Cartas.

#### 2 FALIBILIDAD DE LOS ADAGIOS.

tomó por ventura uno por uno, ni aun en monton, el parecer de todos los hombres? Todo lo que puede significar esa absoluta de todo el Mundo, bien entendida es, que el vulgo lo dice asi comunmente. Y qué fuerza debe hacer que el vulgo lo diga? Ni que lo digan la mayor, y aun maxima parte de los hombres que tratamos? En la Sagrada Escritura leo, que es infinito el numero de los tontos; y en ninguna Escritura, ni Sagrada, ni Profana, leo que sea infinito el numero de los Sabios, Discretos, 6 Prudentes.

- 4 Bastaba lo dicho para mi defensa; pero á mas aspiro, que es mostrar á V. md. que hay muchos Adagios, no solo falsos, sino injustos, iniquos, escandalosos, desnudos de toda apariencia de fundamentos, y tambien contradictorios unos á otros. Por consiguiente es una necedad insigne el reconocer en los Adagios la prerrogativa de Evangelios breves. Vaya V. md. teniendo cuenta con los que se siguen.
- 5 Bien sabe la rosa en qué mano posa. En qué sentido será verdad esto? Y queda muy satisfecha una mozuela quando pretende adularla con este adagio un barbiponiente mentecato, con ocasion de verle una rosa en la mano. Ni aun como expresion figurada se le puede adaptar alguna significacion verdadera.

Casa sucia, buespedes amuncia. Antes lo contrario, pues el que espera huespedes procura la limpieza de la casa. Asi hay otro adagio contrario á éste, que dice: Casa barrida, y mesa puesta buespedes espera.

Tapar la nariz, y comer la Perdiz. Quiere decir, que la mayor sazon de la Perdiz es quando empieza á oler mal. Muy repravado gusto tiene quien la halla mas grata al paladar quando empieza á corromperse.

Ni moza Marina, ni mozo Pedro en casa. Insigne desatino! Como si las costumbres, 6 las almas tuviesen conexioncon los nombres.

.: Constanza, ni esa se crie, ni otra nazca. Digo lo mismo de este adagio que del antecedente.

Dos Juanes, y un Pedro bacen un asno entero. Otro que bien bayla. Harian muy mal los Parrocos en poner el nombre de Juan, 6 Pedro á alguno, porque sería condenarle á ser una tercera parte de asno.

Ni Sabado sin Sol, ni moza sin amor, ni viejo sin dolor. He observado falso lo primero, y todos pueden haver observado que tambien es falso lo segundo.

No bay bermosa sino toca en roma. Creo que todos tienen esta configuración de la naríz por algo defectuosa.

Por San Mathia iguala la noche con el dia. Aún es por San Mathias mucho menor el dia que la noche.

Por San Andrés crece el dia un es no es. Ni aun veinte dias mas adelante crece poco, ni mucho.

Por Santa Lucia crece el dia un paso de gallina. Ni aun ocho dias despues empieza á crecer.

Quando menguare la Luna no siembre cosa alguna. No en una parte sola de mis Escritos tengo mostrado, que estas observaciones Lunares no tienen fundamento alguno, y pueden muchas veces perjudicar á los que las creen. Pongo por exemplo: Dexará un Labrador de sembrar en menguante, fundado en el adagio, aunque haya entonces un bellisimo tiempo para sembrar; y en la creciente inmediata vendrá mal tiempo, con que hará una sementera infelíz.

Rencilla de por San Juan, paz para todo el año. Qué conexion tiene la riña en este dia con la paz en todos los demás hasta otro San Juan?

A buen comer, mal comer, tres veces beber. Regla de régimen disparatada: lo uno, porque la bebida debe proporcionarse, yá á la cantidad, yá á la calidad de la comida, yá á la sed, y temperamento del sugeto: lo otro, porque supuesto que la bebida no exceda en la quantidad, ó en la qualidad, lo mismo es que se divida en tres haustos que en seis.

Agua fria sarna cria, agua roxa sarna escosca. Quiere decir, que el vino es saludable para los sarnosos. No sé que aprueben esta receta los Medicos.

Al quinto dia verás que mes tendrás. Entiendese del quinto dia de Luna, y está bastantemente vulgarizado este pronostico; pero mil observaciones me han demonstrado que asi éste, como los que se hacen por plenilunios, conjunciones, y quadrantes enteramente carecen de fundamento.

Echate al Oriente, echarte has sano, levantarte has doliente. Supongo significa, que es enfermizo dormir con la delantera ácia el Oriente. Cosa ridicula!

Mas se detiene que bija en el vientre. Supone que los partos de hembras son mas tardos. La experiencia lo contradice. Cœteris paribus, á igual espacio de tiempo vienen las hembras que los varones.

Mientras el discreto piensa, bace el necio la bacienda. Significa que el necio se aprovecha de la oportunidad obrando á tiempo, y el discreto pierde la coyuntura por detenerse en meditar las cosas mas que dicta la razon; lo qual es lo mismo que decir, que el necio es discreto, y el discreto necio.

Ni Judio necio, ni liebre perezosa. Supongo que en quanto á la primera parte es locucion hyperbolica, y que no significa otra cosa, sino que la nacion Judayca es por lo comun mas habil, y despierta que otras. Pero yo pienso que no hay gente mas necia en el Mundo que la que mil y setecientos años despues que vino el Mesías, aún le está esperando como venidero. Ni hay que oponerme que en todos tiempos huvo hombres agudisimos, que desbarraron en materias de Religion. La necedad, 6 ceguera de los Judios es muy especial. Ellos vieron un tiempo los prodigios de Christo, y hoy tienen siempre en las manos, y reconocen por divinamente dictadas las Profecías del Viejo Testamento, que les están dando con el desengaño en los ojos; y á todo resiste su insensatéz. Si se me alega su habilidad para la negociacion ,:respondo que qualquiera otra gente que se hallase como la Judayca sin suelo estable, y se dedicase al comercio, sería tan habil como ella. Este es todo su estudio, esta toda la enseñanza que dán los padres á los hijos. Y se debe añadir, que no conduce poco á sus ventajas en el comercio lo poco escrupulosos que son sobre el capitulo de la usura. Acá tenemos l en los que llaman Gitanos, un exemplo de lo mucho que habilita una gente para la negociacion el no tener tierra que trabajar, ni otro oficio de que vivir. Nadie ignora la incomparable habilidad de los Gitanos para engañar en la venta, y trueque de bestias de carga. Dirémos por eso, que esta es una gente de especial ingenio?

7 Pasqua Marzal, bambre, ó mortandad. No solo es falso, mas parece incide en aquella especie de supersticion que se llama vana observancia. Qué conexion tiene lo uno con lo otro? El que la Festividad Santa de la Pasqua cayga en Marzo, 6 en Abril induce, ni puede inducir, ni en el Globo Terraqueo, ni en la Atmosfera, ni en algunos de los cuerpos Celestes alguna qualidad, 6 disposicion, de donde venga el influxo de hambre, 6 mortandad?

Elmozo durmiendo sana, y el viejo se acaba. Tanto, y aun mas daño hace la vigilia á los viejos como á los mozos.

8 Despues de comer dormir, despues de cenar pasos mil. Venga de donde quisiese este consejo de la Escuela Salernitana, ú de otra parte, no le tengo por saludable: la agitacion, estando lleno el estomago, que sea despues de cenar, que despues de comer, es mala. El exercicio se debe hacer, no despues, sino antes de comer, ó por lo menos quatro, ó cinco horas despues de la comida.

Si quisieres vivir sano, la ropa que trabes por Invierno trabela por Verano. Si no se le dá el sentido que propongo en el primer Tomo del Theatro Critico, Disc. 6. es el adagio irracional, y barbaro, como opuesto á lo que á todos dicta, y aun de todos exige la naturaleza.

Buenas palabras, y malos bechos engañan necios, y cuerdos. No pueden las dos cosas juntas engañar, sino á necios, y muy necios.

Ante la puerta del rezador nunca eches tu trigo al Sol. Temerario, impio, y escandaloso, pues derechamente vá á desconfiar de la fidelidad, y limpieza de la gente devota.

Aoriles, y Condes los mas son Traydores. Por qué mas los Condes, que Duques, Marqueses, simples Caballeros, &c? Y por qué mas los Nobles que los que no lo son? Este adagio sería forjado por sugeto á quien algun Conde hizo alguna pesada burla.

Del bueno no fiar, y al malo echar. Máxima bestial en quanto á la primera parte: pues si del bueno no se ha de fiar, de nadie se ha de fiar: lo que admitido haria desconsoladisima la vida humana.

Opuesto á este adagio, y muy racional, y politico es el del Portugués: A bon amigo nao encubras segredo, porque das causa á perdelo. La razon es clara: porque cómo podré mirar. Tom. III. de Cartas.

A 3 co-

como amigo á quien veo que no se fia de mí?

Entre dos amigos un Notario, y dos testigos. Aun mas fuertemente que los antecedentes persuade á la desconfianza reciproca, y universal.

Oficial que no miente, salga de entre la gente. Quiere decir, que tendrá poca ganancia el Oficial que no fuere mentiroso; y lo contrario sucede, pues comunmente son mas buscados los que se experimentan veridicos.

Cien Sastres, cien Molineros, y cien Texedores, bacen justos trescientos Ladrones. El Oficio de Sastre, á la verdad, es muy ocasionado á la suciedad de manos, y de conciencia, y pocos hay de quienes se pueda fiar enteramente; por lo que Quevedo con sumo donayre llamó Sastres Monteses á los Salteadores de caminos. Mas Molineros, y Texedores no veo por dónde merezcan mas esta nota que los Profesores de otros muchos Oficios mecanicos.

contrario es lo que sucede comunisimamente, ó casi siempre. Como tales simplezas dicta el plebeyo prurito de hablar mal en comun de las mugeres. Un Adagio hay Italiano diametralmente opuesto al Castellano, que es este: Ogni femina e casta, se non ba chi la caza. Toda muger es casta, si falta quien la provoca.

La muger, y lo empedrado siempre quiere andar bollado. Quiere decir, que á la muger continuamente se ha de pisar, ajar, y aun golpear. Qué consejo tan conforme á las santas Leyes del Matrimonio! Muy conforme á este es el

que se sigue.

La muger, y la candela, tuercele el cuello, si la quieres buena. Pero opuesto à este, y al antecedente es otro que dice:
La mula, y la muger por albago bacen el mandado. Y este sí que
es racional, y Christiano; los otros dos fueron inventados
por hombres bestiales, y solo hombres bestiales los practican.

Quien no miente, no viene de buena gente. Esto es decir, que es calidad privativamente propria de los Nobles ser mentirosos. Blasfemia politica, y que tambien puede ser perniciosa en lo Moral, pues acaso algunos tontos, asintiendo al Adagio, mentiran por acreditarse de Nobles.

11 Los Adagios, que se siguen, todos son satyricos respecto de algunas Provincias, ó Pueblos. Esto bastaba para conocer que son falsos. Pues es cierto que en todas partes hay de todo, bueno, y malo. Ni cada uno de estos Adagios ha tenido otro origen que la malignidad de alguno, que hallandose resentido de otro, natural de tal Provincia, ó Pueblo, estendiendo su irritacion á todos los demás naturales, quiso vengarse, poniendo en consonante, ó asonante alguna sentencia infamatoria de todos.

Ni Perro, ni Negro, ni mozo Gallego. A mi no me coge, porque yá soy viejo; pero mas quisiera que me cogiera. Si habla de los mozos de servicio, desmentirán el Adagio muchos de otras Naciones, que por lo comun acrediran de muy fieles á los criados Gallegos.

Palencia la necja, quien te oye te desprecia. Supongo que hay en Palencia discretos, y necios como en otras partes; y que serán mas los necios que los discretos, como en todo el Mundo.

Asturiano, ni mulo, ninguno. Es falso en una, y otra parte. Hay muchos mulos buenos, y muchos Asturianos bonisimos. Y es cierto, que si el Adagio fuese verdadero, no viviria yo en Asturias.

Del Toledano, guardate de él tarde, ó temprano. Dudo que algun Pueblo de España haya honrado toda la Nacion con mas ilustres sugetos en Letras, Armas, y Santidad, que la Imperial Toledo. Y en quanto á desconfiar de todo Toledano está contra el Adagio no menos que todo el Concilio Tridentino, que fió al Sapientisimo, é Ilustrisimo Toledano el senfor Covarrubias una cosa de tanta importancia, y gravedad para toda la Iglesia, como la formacion de los Decretos de Reforma.

Del Andalúz guarda tu capúz. Otro semejante, y que comprehende mucho mas el siguiente.

Al Andaluz bazle la Cruz, al Sevillano con una, y otra muno, al Cordovés con manos, y pies. Alguno que viajaría por Andalucía, y llevaría muchos palos en Sevilla, y Cordoba, por haverlos merecido, inventaría estos Adagios. Y tengase esto por dicho, para los Antores de todos los demás de esta especie.

A 4

12 Cuchilto Pamplonés, y zapato de valdrés, y amigo Burgalés, guardeme Dios de todos tres. He conocido algunos Burgaleses muy finos amigos de sus amigos.

Gato Segoviano, colmillos agudos, y fingese sano. En todas partes hay gatos de estas calidades; y nunca oí cosa de Segovia por donde merezca la especial adaptacion del Adagio

Obispo de Calaborra, que bace los asnos de corona. Esto significa, que los naturales de la Diocesi de Calaborra son
muy rudos. Mi experiencia, y la de otros muchos califica
todo lo contrario.

Aprendíz de Portugal no sabe coser, y quiere cortar. No sé qué cosa son los Sastres Portugueses. Pero discurro que haviendo producido aquel Reyno muchos hombres habilisimos en otras Artes, tambien havrá dado, y estará dando buenos Sastres.

y atan los cantos. Esto se dice porque en aquella tierra tienen para custodia de los ganados unos mastinotes, de los quales tal vez algun mal criado se desmanda contra los caminantes; bien que yo nunca lo ví, aunque anduve por tierra de Campos muchas veces. Que atan los cantos es locucion figurada; esto es, que por la mayor parte no los hay en aquella elerta. Sea lo que fuere de esto, yo siempre tendré, no por tierra de diablos, sino por tierra de Dios la que produce mucho, y buen pan. Y por lo que mira á los naturales del País, mas autorizado está el benus vir de Campis que el adagio propuesto.

El viento, y el varon no es bueno de Aragón. Entiendase el Adagista con las dos Iglesias, Militante, y Triunfante, á quienes dió tantos ilustres Santos Aragón. Entiendase con las Historias Profanas, donde se encuentran tantos Heroes Aragoneses; y por lo que mira á las Letras, quisiera tener presente al Adagista para preguntarle, si su Patria havia producido un hombre tan sabio como Antonio Agustino, y un Historiador tan eminente como Geronymo Zurita.

Medicos de Valencia, luengas baldas, y poca ciencia. No sé. lo que era Valencia en orden a Medicos quando se fabricó el adagio. Pero sé que hoy la Escuela de Medicina de Valencia es una de las mejores de España.

Ruin

Ruin con ruin, que asi casan en Dueñas. En Dueñas hay Hidalgos como en otras partes, y casarán Hidalgos con Hi-

dalgas, como en otros Lugares.

- 14 Otros muchos Adagios hay igualmente, y aun mas falsos que los pasados, y sobre eso maldicientes, escandalosos, sacrilegos, porque son infamantes de los Eclesiasticos (en comun), yá Regulares, yá Seculares; haviendo entre ellos no pocos tan desatinados, que hasta ahora no sé que hayan salido dicterios tan injuriosos contra los Eclesiasticos Catholicos de la boca, ó pluma de algun Herege. Con todo, andan estampados en un Libro que se reimprimió en Madrid el año de 1619, su Autor Hernan Nuñez, que comunmente llaman el Pinciano; y creo que es Libro raro. Para el intento que sigo de reprobar la mal fundada fé que V. md. tiene en los Adagios, nada sería mas eficáz que ponerle delante algunos de aquellos impios refranes. Pero no puedo vencer la repugnancia que siento en mí, para transcribir tales variedades.
- No negaré yo á V. md. que los mas de los Adagios, con grande exceso son verdaderos, y que entre ellos hay algunos muy agudos, y que incluyen hermosisimas sentencias. Pero basta que haya muchos falsos, y ruines, para que legitimamente se recuse por prueba de cosa alguna la autoridad de un Adagio. Y con esto tengo respondido á V. md. á quien deseo servir con fino afecto, &c.



### CARTA SEGUNDA.

DE LA VANA, Y PERNICIOSA aplicacion á buscar Tesoros escondidos.

UY Señor mio: Estando en Galicia he oído mucho de la manía de buscar Tesoros sepultados, con esperanza de hallarlos; y despues que vine á este Principado de Asturias, puedo decir que lo he visto. Manía la llamo, yá porque no tiene esta esperanza mas fundamento que el error.

y la impostura; yá porque teniendo presentes las infelices tentativas de muchos, que pretendiendo sacar de las entrañas de la tierra plata, ú oro, con que hacerse ricos, gastando en ellas el poco dinero que tenian, quedaron mas pobres, no les sirve esta experiencia para el desengaño. Sucede á estos lo que á los infatuados investigadores de la Piedra Filosofal, que buscando la opulencia, caen en la mendiguéz, sin que la ruina de los que ván delante escarmiente á los que los siguen. Creo que, por lo menos, tan ciega es la avaricia como el amor.

Mas quales son el error, y la impostura de que har blo aqui? El error es historico. Suponen estos ignorantes que en la expulsion general de los Moros de España, no permitiendoseles á aquellos Infieles llevar consigo sus riquezas, se previnieron, sepultandolas en varios sitios, cada uno en el que le pareció mas comodo, no perdiendo la esperanza de gozarlas ellos, ó sus hijos algun dia, mediante alguna posible revolucion, en que la fuerza de las armas los restituyese á la posesion de nuestra Peninsula. Añaden, que para este efecto llevaron memoria, y apuntamiento de las señas que distinguen los sitios donde las dexaron sepultadas, para asegurar su recobro quando llegue el caso, el qual esperan como los Judios su Mesías. Estos son los Tesoros que buscan, y que nunca hallarán, porque no los hay; siendo constante, que á los Moros, quando fueron expelidos de España, se permitió llevar toda su moneda, y aun todos sus muebles; y serían ellos muy fatuos, si voluntariamente perdiesen una posesion cierta de presente por una posesion sutura, incierta, v aun inverisimil.

3 Con este craso error de nuestros exploradores de Tesoros se ha concretado una crasisima impostura, sin la qual no tuviera exercicio el error. Yá se vé, que aun quando fúes se verdad, que los Moros dexaron sepultados estos Tesoros, esta noticia por sí sola nada serviría para descubrirlos, ignorandose en qué parages los escondieron. A esta dificultad, pues, ocurrió la impostura. Estando en Galicia oí muchas veces (y lo creí siendo niño), que havia uno, ú otro Librejo manus, crito, en que estaban notadas las señas de los sitios de varios. Tesoros, Despues que vine á Asturias oí lo mismo; y en uno.

y otro País atribuyen la posesion de alguno de estos Librejos (asientan que son rarisimos) à tal qual feliz particular, que por alguna extraordinaria via lo adquirió, y le guarda, no solo como un gran tesoro, más como llave de muchos tesoros.

- 4 Juzgará V. md. acaso, como en efecto lo juzgan muchos, que este Libro es como el de tribus famosis Impostoribus, de que tantos hablan, y que ninguno vió. No es asi. Sobre estár yo mucho tiempo há persuadido con buenas razones que hay tales Libros, ví uno de ellos, que por el accidente, que diré abaxo, vino á mis manos. De suerte, que no es ficcion que haya tal libro; bien que es un libro que no contiene sino ficciones.
- 5 Pero quién será el Autor de este Libro? O mejor preguntaré, quiénes havrán sido los Autores de estos libros, porque en diferentes Países son los Libros diferentes. Uno dá las señas de los tesoros que hay en tal territorio, otro de los de otro. El que yo ví comprehendia solo el ambito de algunas leguas que ácia todas partes ciñe esta Ciudad de Oviedo. Si aqui se lo preguntamos á quien tenga noticia de este Libro, y crea sus ficciones, juzgo responderá, que un cautivo de Argél, Tunez, ó Marruecos lo adquirió del amo de quien era esclavo, ó porque se lo hurtó, ó porque juzgando el amo imposible yá el usar de él en beneficio proprio, se lo vendió por alguna cantidad de dinero; ó en fin, porque haviendole cobrado alguna singular aficion, se lo dió graciosamente al tiempo de su redencion. Y los de otros Países dirán lo mismo de los Libros que allá corren.
- 6 Pero la verdad es que estos Libros fueron fraguados por algunos embusteros, habitadores de los Países donde señalan los tesoros. Argumento concluyente de esto es, que las señas con que distinguen los sitios se hallan realmente en ellos. Hablo de las señas que están sobre la superficie de la tierta. El Libro, que ví, hablaba de sitios de veinte tesoros, poto mas, ó menos, especificando señales que efectivamente se encuentran; v. gr. en el camino de tal á tal parte, al pie de un Monte; á tal distancia, al lado derecho del camino hallarás una peña, y junto á la peña una fuente: á la distancia de dos varas de la peña, por la parte que mira al Orientes.

te, cabarás, y encontrarás á la profundidad de dos varas, &c. Quién pudo dár las señas de todos estos sitios sino quien los reconoció todos? Y quién pudo reconocerlos todos sino algun habitador del proprio País? O sean dos, 6 tres, 6 mas, si se quiere, pues no hay imposibilidad alguna en que tres, 6 quatro bribones concurriesen á esta buena obra. Pero la hay en que algun Moro, haviendo heredado este cartafolio de sus mayores, regalase con él á algun Español, por la razon que yá se ha dado de que los Moros no dexaron escondidas acá sus riquezas.

7 Mas el pobre mentecato que advierte puntuales todas las circunstancias exteriores del sitio que apunta el cartafolio, como está en la errada persuasion de que aquellas noticias vinieron de la Africa, comunicadas entre aquellos infieles de hijos á nietos, desde alguno, ó algunos de los expelidos de España, no dudando de la verdad de ellas, traga el hilo, y anzuelo, y se pone á cabar en el sitio, llena la cabeza, y el corazon de la esperanza de verse luego muy epulento. Agrega oficiales, porque se supone que hay mucho que cabar, y es menester abreviar la obra por concluirla, antes que llegue la noticia á los Ministros de la Cruzada. Con esta mira se expenden tajadas, y tragos con mano pródiga. No se duda de hallar las señas interiores, porque las juzgan consegüencia firme de las exteriores. Aquellas varían en el manuscrito, respecto de varios sitios, como estas. Y tambien en la calidad, y cantidad del tesoro hay su diferencia. Pongo por exemplo (prosigue asi el manuscrito): A vara y media de profundidad hallarás una piedra quadrada de una vara de ancho, debaxo de ella dos vigas cruzadas, debaxo de estas una bobeda de ladrillos que romperás, y dentro encontrarás un cofre grande de plata, lleno de monedas de oro.

8 Como el que compuso el Librejo no era Zahorí (en el tercer Tomo del Theatro Critico tengo probado que no los hay en el Mundo) para vér lo que hay dentro de la tierra, sí que aqui echa mano de lo primero que ocurre, desques de rebentarse los infelices á cabar, y mas cabar, ni hallan la piedra quadrada, ni las vigas cruzadas, &c. Con que se vuelven á sus casas pesarosos, y arrepentidos, aunque no escarmentados, porque aún quedan con la esperanza de que

en otros sitios no los engañatá el cartafolio, porque acaso el Moro se equivocaría en las circunstancias del que explora-ron, ó havria error del amanuense. Conocí á hombre que ex-

ploró mas de siete, ú ocho sitios.

- o Hayrá quienes juzguen inverisimil, y aun increible, que estos escritos sean mera producion de un voluntario embuste, porque nadie miente, especialmente quando la mentira es algo laboriosa, sin interés alguno: pero qué interés puede tener el Autor de un Libro de estos en cargarse del trabajo de escribirle? Convengo en que el asumpto de la objecion es verdadero. Es asi que nadie comete alguna accion viciosa sin interesarse en ella por algun camino. Pero digo lo primero, que este interés es vario, y uno de los mas comunes es el deleyte, que se percibe en ella misma. El gloton, el ebrio, el lascivo, qué otro fruto sacan de sus excesos que la delectacion que logran en ellos? Y para qué hemos de filosofar en un asumpto que cada dia palpamos con da experiencia? Ojalá no la huviera. Los hombres, que se deleytan en mentir, son muchos. Este deleyte consiste, yá en que lo consideran como gracejo capáz de divertirlos á ellos, y á otros; yá en que miran la ficcion como parto de su agudeza; yá en que el que engaña, se contempla con cierta superioridad de espiritu respecto del engañado, cuya resulta es una especie de triunfo sobre la agena credulidad. Yo quisiera que conspirasen conmigo todas las almas nobles á apear de tan necia presuncion á estos bastardos espiritus, dandoles á conocer, que si en la racionalidad hay heces, eso que llaman agudeza son las mas viles heces de la racionalidad. Lo que vo por mí con toda realidad puedo protestarles es, que hasta ahora no ví hombre alguno de entendimiento claro, y penetrante que no fuese amantisimo de la verdad.
- ro Digo lo segundo, que el embustero, que fabrica un escrito de tesoros, puede mirar á otro interés mas sólido, que el deleyte de mentir, aunque juntamente mas ilicito, que es venderselo por precio algo considerable á algun avaro simple, cuyos reparos contra la veracidad del escrito será facil eludir con algunas artificiosas invenciones.
- 1 I Lo que mas coopera á mantener á los investigadores de tesoros en la vana esperanza de descubrirlos es la noticia

de algunos, que por casualidad se hallaron en varias partes; pero esto mismo debiera desengañarlos: porque si la invencion de esos se debió á la casualidad, y no á la diligencia, esos exemplares en ningun modo pueden alentarlos al trabajo que se toman. Sin embargo, la codicia los ciega para pensar, que lo que uno, ú otro lograron por mero beneficio de la fortuna, conseguirán ellos por su afan. Acuerdome de haver leído en Plutarco, en la vida de Pompeyo, que quando este Heroe marchaba en la Africa con sus Tropas contra Domicio, dos, ó tres Soldados suyos tuvieron la suerte de encontrar una buena cantidad de plata mai escondida en la tierra, lo qual visto por los demás, todo el Exercito se aplicó á revolver la tierra de un dilatadisimo campo, creyendo que en él estarian otras muchas riquezas ocultadas, sin que por algunos dias pudiese el imperio de Pompeyo removerlos de aquella vana fatiga, que no les produxo otra cosa que el arrepentimiento de haverse metido en ella. Lo primero sucede á nuestros investigadores de tesoros. La felicidad de poquisimos en la fortuita invencion de ellos hace infelices á muchos, que inutilmente expenden su dinero, y su sudor por descubrirlos.

Ni aun quando fuese efecto de su diligencia la dicha de esos pocos, sería del caso para alentar la esperanza de nues> tros exploradores. Estos buscan tesoros que dexaron escondidos los Moros; pero los que fortuitamente se han hallado (por lo menos aquellos pocos de que yo tengo noticia), ni son, ni fueron jamás de Moros. Aqui ví hasta treinta monedas de plata de uno, que poco mas há de veinte años se descubrió á distancia de seis, ó siete leguas de la Ciudad Leon; pero todas, como se veía en sus inscripciones, eran del tiem-

po de los primeros Emperadores Romanos.

13 Lo peor que tiene esta manía de buscar tesoros es, que segun la práctica de muchos entra en ella una buena dosis de supersticion. Es el caso, que debaxo de la persuasion de que los tesoros están encantados, ó por lo menos lo están algunos, se han inventado Exorcismos con varias formulas, y ritos para desencantarlos. Yo me enteré de toda la maniobra que hay en esto, por medio de dos manuscritos que me comunicó cierto buen hombre. Este, despues de fatigarse á sí, y á otros mucho tiempo en la inquisicion de tesoros, algo desengañado yá de la inutilidad de su trabajo, y al mismo tiempo rezeloso de que huviese en él algo de supersticion, me comunicó los dos manuscritos, que un tiempo havia guardado como mas preciosos que la Piedra Filosofal. Uno de estos manuscritos era el que dixe arriba, que daba razon de los sitios donde están sepultados los tesoros. El otro contiene los conjuros con que se desencantan. No ví disparatorio igual en mi vida.

- Segun lo que supone el mismo contexto de los conjuros, lo que significa esto de estár encantados los tesoros es. que los demonios (6 uno, 6 muchos en cada sitio) los guardan donde están sepultados; de modo, que no pueden parecer, 6 descubrirse, si primero con la virtud de los Exorcismos no se arrojan de alli los malignos Espiritus. El proceder de los conjuros es dilatado. Incluyense en él varios Evangelios, y Oraciones. Entra tambien la Letania mayor, el Ofertorio de la Misa, y el Responso de San Antonio. Repitense sahumerios de incienso, y myrra, como tambien rociadas de agua bendita. Hay tal qual ceremonia ridicula, y la sacrilega barbarie de que quando se invocan la Santisima Trinidad, nuestro Señor Jesu-Christo, y Maria Santisima, esta Señora se nombra antes que la Santisima Trinidad. A lo ultimo se intima, que en todos estos conjuros intervengan á lo menos tres Sacerdotes.
- 15 Yo no creo mas que el diablo se ocupe en guardar tesoros sepultados en la tierra, que lo que nos dicen los Mythologicos, que un dragon guardaba el de las manzanas de oro en la Africa, y otro el del vellocino de oro en Colcos. Y no sería acaso desnudo de toda verisimilitud discurrir, que de aquellas fabulas tomó estotra su origen, mayormente quando el dragon es symbolo tan proprio del demonio, que en el Apocalypsi se designa repetidas veces con este nombre.
- 16 Como quiera, la ridicula persuasion de que el demonio se constituye guarda de los tesoros sepultados, no es tan privativamente propria del ignorante Vulgo, que no se halle apoyada por tal qual Escritor sério. El Padre Martin Delrio cita algunos, que refieren casos, los quales, no solo suponen que los Espiritus malignos se han encargado de la cus-

todia de sas riquezas subterraneas, mas aun podrian, siendo verdaderos, autorizar la práctica de proceder con exorcismos en el descubrimiento de ellas, porque su asumpto se reduce á que el demonio mata, ó por lo menos lo procura, á los que se empeñan en descubrirlas. El mas célebre, por estár vestido de circunstancias muy especiales, es el siguiente.

17 Hay en el territorio de Basiléa una dilatada caverna, á cuyo termino acaso no se penetró hasta ahora. Un Sastre de Basiléa, que se pinta simple, ó bien por mera curiosidad, ó con la esperanza de hallar algun tesoro, se animó, no solo á entrar en ella, mas aun de abanzarse mas adelante de donde otros havian llegado. Metido en la gruta, con una vela bendita encendida en la mano, dixo, que lo primero havia entrado por una puerta de hierro á una camara, de alli á otra; y en fin á unos deliciosisimos Jardines, en medio de los quales, colocada en magnifico Palacio, estaba una Doncella extremamente hermosa, sueltos los cabellos; ceñidas las sienes de dorada diadema; pero en vez de los miembros, que corresponden á la parte inferior, terminaba en una horrible Serpiente. Luego que el Sastre pareció á su vista, romandole de la mano, le acercó á una arca de hierro. y abriendola le mostró en ella infinidad de monedas de oro. plata, y cobre, de las quales le dió algunas, las quales él despues mostraba. Mas para abrir la arca fue menesteri que la Doncella imperiosamente acallase dos grandes Alanos, que la guardaban, y daban terribles ladridos. A esto se siguió manifestar la Doncella al Sastre su historia, y su destino; conviene á saber, que era hija de un Rev, y en virtud de no sé qué imprecaciones diabolicas havia tomado aquella horrible figura, en la qual havia de conservarse hasta que un joven, que jamás huviese tocado á muger alguna, le diese tres osculos, con lo qual se restituiria á su antigua forma, y compensaria á su galante redentor, haciendole dueño de todo aquel tesoro. El Sastre, que debia de hallarse con la pureza necesaria para aquella empresa, se resolvió á ella; pero no la finalizó, porque al segundo osculo hizo la Doncella tan extraordinarios movimientos, por el gozo de vér tan proxima su redencion, que temiendo le hiciese pedazos, huyó de ella, y de la gruta.

18 Referido asi el caso, le explica el Padre Delrio, diciendo, que aunque puede ser que el sugeto de la historia padeciese alguna demencia, que le representase como visto lo que era puramente imaginado, se inclina mas á que realmente la Doncella era un demonio del genero de aquellos que llaman Lamias; los dos perros otros dos demonios, que eran guardas del tesoro, ó verdadero, ó imaginario; y que el intento de aquellos Espiritus infernales era matar al pobre Sastre, si huviese dado el tercer osculo, de cuyo riesgo Dios le libró, imprimiendole aquel terror, que le hizo huir. Comento bien escusado, quando sería mucho mas facil, y mucho mas verisimil cortar por la raiz, tratando de fabulosa la narracion, la qual es un complexo de circunstancias extravagantes, que tiene todo el ayre de cuento de viejas, y mas quando no hay otro fiador de la realidad mas que un Sastre. Poco há que en la Ciudad de Santiago se fabricó otro embuste semejante, interviniendo en él personas de muy superior condicion á la del Sastre. Hay un monte vecino á aque-Ila Ciudad, llamado Pico-Sagro, y en él una profunda ca--verna, en la qual se atrevieron á descender ciertos aventureros, que afirmaban despues haver encontrado en ella un Ido-·lo de oro que guardaban dos Gigantes, con otras particularidades que hacian la relacion completa. Averiguóse ser todo patraña, de que resultó bastante confusion á los autores de ella.

19 Ni es menos ridicula que el cuento pasado la causa que señala Lorenzo Ananias, citado por el mismo Delrio, de guardar el demonio con tanta vigilancia los tesoros escondidos. Dice que lo hace asi por reservarlos para el Anti-Christo, à quien los entregará para lograr el séquito de los hombres, y traherlos á la apostasía. Pero de dónde se sabe esto? Responde, que el mismo demonio se lo reveló asi á cierro adivino, Ariolo cuidam. Y el P. Delrio añade, que aunque el demonio, como padre de la mentira, no merece credito alguno, no dexa de ser algo verisimil, à vero parum abborret, que ese sea el motivo por que el demonio guarda los tesoros. Pero yo pronuncio, que no tiene esto ni el menor vestigio de verisimilitud. Para qué los demonios, que tienen otras muchas cosas que hacer, han de estár continuamente ligados á guardar los tesoros subterraneos, quando con la diligencia momentanea de sepultarlos tres, ó quatro picas mas abaxo, los resguardarán de la rapiña, y se desembarazarán de ese cuidado? Ni es necesario imputar la mentira, suponiendo que lo sea, al demonio: no era bastantemente abonado para ella por sí mismo el Adivino?

Arriba dixe, que no me parecia enteramente inverisimil, que esta vulgar persuasion de que el demonio guarda los tesoros viniese de alguna de las dos fabulas, el dragon que guardaba las manzanas de las Hesperides, y el que desendia el vellocino de oro. Pero ahora, dentro del mismo recinto de las ficciones Mythologicas, me ocurre origen mucho mas mas acomodado á aquel error vulgar. Entre las fingidas Deidades del Paganismo fue una Pluto, á quien veneraron como Dios de las riquezas. Quieren algunos distinguirle de Plutón Dios infernal; pero la opinion comun dice que es el mismo. Está claro sobre la materia un pasage de Ciceron en el libro 2. de Natura Deorum: Dictus Pluton à Ploutos (voz Griega) boc est, à divitiis, eo quod opes omnes ab inferis, boc est, ab intimis terræ visceribus eruantur. Lo proprio dice Paseracio debaxo del nombre de Pluto, en que se conoce que hablan de uno mismo: Plutus à Gracis fingitur divitiarum Deus. Pero sobre todo es decisiva en el asumpto la autoridad de Platón, el qual en el Dialogo de Cratylo dice asi: Plutonis nomen ex divitiarum contributione ductum est. eo quod inferne ex terra divitiæ emergunt. De estos, y otros muchos pasages, que se hallan en los Autores Mythologicos, se evidencia, que los Gentiles, que adoraban á Plutón como Dios del Infierno, no consideraban su imperio ceñido á aquella horrible caverna, destinada al suplicio eterno de los malos, sino estendido á todos los lugares, y sitios subterraneos, que es donde yá por las minas de los metales, yá por los tesoros escondidos, se hallan las riquezas. Ni en rigor las voces Latinas infermus, infernè, inferi, significan sino lo que está debaxo de nosotros; y por consiguiente todo lo subterraneo, re como se puede ver en los Diccionarios Latinos; asi como las voces opuestas supernus, supernè, superi, tampoco significan en rigor sino lo que está sobre nosotros; aunque en cosas pertenecientes á la Religion restringimos comunmente el

sig-

significado de las voces infernus, inferi, superi, á lo supremo, y á lo infimo.

- 21 No solo parece hija de esta fabula Gentilica la falsa preocupacion de los que hoy usan de Exorcismos para descubrir los tesoros, sino la misma, con solo la diferencia de que estos dán á Plutón su verdadero caracter que desfiguraban los Gentiles. Plutón era Intendente, y Depositario de los tesoros subterraneos. Eslo el demonio segun nuestros preocupados vulgares. Pero quién es realmente Plutón, Deidad del Gentilismo, sino el demonio? Quoniam omnes Dii Gentium demonia, dice el Psalmista (Psalm. 95.); lo que con mas propriedad se verifica de Plutón, que de todas las demás Deidades fingidas, por ser su morada, y lugar de su residencia el Infierno, donde preside al castigo de los malhechores.
- Pero tenga el origen que se quiera la aprehension de que los demonios son custodios de los tesoros subterraneos, venga, ó no del Gentilismo, lo que nos hace al caso es saber que esta es una idéa vana, y ridicula, lo que me parece he demostrado arriba suficientisimamente; y la inspeccion de los conjuros, de que usan los minadores de tesoros para desencantarlos, como ellos dicen, descubre mas su fatuidad. Vé aqui V. md. la ceremonia con que concluyen todos sus conjuros, copiada del Librejo al pie de la letra, porque ria un poco.
- 23 Todo al rededor donde estuvieren, con agua bendita, y despues con un bumazo en una bolla grande, con myrra, é incienso, y laurél, y yervas de San Juan, y romero, y piedra azufre, y ruda, todo esto bendito, se ba de fumar el circulo todo al rededor, y por todo él muy bien: despues dexarlo estár, incensando el medio; y asi como fueren cabando, se ba de ir echando agua bendita; y quando lo ballaren (el tesoro), lo ban de fumar muy bien para quitarle el veneno, y pestilencia. Y inmediatamente supone la advertencia de que intervengan en esto á lo menos tres Sacerdotes. Bien puede ser que algun Sacerdote mentecato haya sido autor de todos estos conjuros, porque he observado, que de tres siglos á esta parte, ó poco mas, algunos Sacerdotes idiotas ván estendiendo cada dia á mas, y mas objetos improprios el uso de los Exorcismos. Nuestro Señor guarde á V. md, muchos años, &c.

#### **�\*\*�\*\*�\*\*�\*\*�**\*\*�\*\*�\*

# CARTA TERCERA.

#### SOBRE EL RINOCERONTE, y Unicornio.

Es respuesta á una anonyma.

/ UY Señor mio: Aunque haviendo V... ocultado en la suya, sin que yo pueda adivinar el motivo, no solo la persona, mas tambien el lugar de donde escribe, es preciso que yo ignore á quién, y á dónde debo dirigir la respuesta. No me quita esto la esperanza de que llegue á sus manos; porque estando yo en animo de estamparla en mi segundo Tomo de Cartas, y viendo por la de V... que es aficionado á mis Escritos, puedo suponer, que deseará vér esta nueva produccion mia, y por consiguiente en ella se verá respondido. Restame empero, por aquella omision, la duda del tratamiento que debo dár á V... Veo en la Carta señas de ser por lo menos Señoría, pero que no desdicen de que sea Excelencia; y qué sé yo si Alteza? Asi me resuelvo á dexar lo del tratamiento en blanco, para que V... coloque el que le corresponde.

Diceme V... por via de impugnacion á lo que en el segundo Tomo del Theatro, disc.2, escribí del Unicarnio, que los Autores Naturalistas, que han escrito que no hay Rinocerontes, ó Unicornios terrestres, han estado en un error; lo que se comprueba con un Rinoceronte, que se traxo vivo á Bruselas en el mes de Junio del presente año de 1743, el qual añade V... que su Ayuda de Camara, que se hallaba á la sazon en Bruselas, tuvo la curiosidad de vér como puesto en expectaculo á toda la Ciudad. La relacion del Ayuda de Camara, copiada por V... contiene lo siguiente: " Esta bestia »no tiene mas de quatro años, y pesa tres mil y quinientas. »libras; pero no ha crecido todavia lo que ha de crecer. Tiene un cuerno debaxo de los ojos, el qual aún no tiene mas

noque un pie de largo, por razon de ser todavia cachorro; pero con el tiempo será de una vara como otros. Estos animales viven cien años. Comen todos los dias cincuenta lipobras de heno, y veinte y cinco de pan, y beben catorce cue bos de agua. Es tan alto como un buey de Frysia; y aunque tiene las piernas muy cortas, dicen que corre mas que nun caballo. El pellejo no tiene pelo, pero está cubierto de nuna especie de pequeñas conehas. Tiene la cabeza como de ternera, pero mucho mayor. Está siempre el Rinoceronte nocupado en amolar su cuerno, por instinto natural, para den fenderse de los Elefantes, que son sus mayores enemigos. Dicen que el Rey de Francia le quiere comprar para tenerle nen Versalles." Hasta aqui la relacion, sobre la qual, y sobre lo que V... supone en ella, tengo que hacer uno, ú otro reparo.

- mos que se llaman Unicornios terrestres. Es verdad, que hay Autores que los confunden; pero los mas, y mejores los distinguen, yá por la estatura, dando mucho mayor corpulencia al Rinoceronte; yá por el sitio del cuerno, el qual en el Unicornio sale de la frente, y en el Rinoceronte de la naríz; yá por el tamaño de él, que suponen de mucho mayor longitud en el Unicornio que en el Rinoceronte; yá por la piel, que es pelosa en el Unicornio, y no en el Rinoceronte. Tambien es comun distinguirlos por el capitulo de la virtud alexifarmaca, que conceden al cuerno del Unicornio, y niegan al del Rinoceronte.
- 4 Supuesta la distincion dicha, es claro, que la descripcion hecha por el Ayuda de Camara no quadra al Unicornio, sí solo al Rinoceronte; yá porque tiene el cuerno, no en la frente, ó sobre los ojos, sino debaxo de ellos, y por consiquiente en la naríz; yá por su pequeñéz: pues aunque en la relacion se pretende, que en llegando á su mayor incremento, será largo una vara, esto se me hace enteramente inverisimil, no teniendo ahora mas que un pie, quando yá la bestia es de tan gran corpulencia que pesa tres mil y quinientas libras, pues un tercio mas que creciese, el mas agigantado Elefante no le igualaria; y comunmente se le atribuye al Rinoceronte algo menor estatura que al Elefante, aunque Tom. III. de Cartas.

algunos pretenden que sea igual. Y á la verdad, aun dudo que el mayor Elefante exceda el peso de tres mil y quinientas libras. Finalmente, persuade que el de Bruselas es Rinoceronte, la piel cubierta, como dice la relacion, con una especie de pequeñas conchas; lo que coincide con lo que dice Gesnero de un Rinoceronte, que en su tiempo se traxo á Portugal, cuya piel estaba llena de costras escamosas: ldem testantur, qui nostro sæculo belluam in Lusitania viderunt: pellem enim babere prædensam ajunt, ceu crustis quibusdam squamatim contextam (Gesner. in Rhinocer.).

5 Lo que añade el Ayuda de Camara, que esa fiera está siempre ocupada en amolar el cuerno, por natural instinto, para defenderse de los Elefantes, juzgo inverisimil. Lo que dicen Plinio, Solino, Eliano, y otros Naturalistas es, que afila el cuerno quando se prepara para pelear con el Elefante: Cornu ad saxa limuto præparat se pugnæ (Plin. lib. 8. cap. 20.). Sea esto asi, lo que acaso nadie vió. Pero no se viene á los ojos, que si estuviese afilando siempre el cuerno, le gastaria enteramente, y en vez de preparar la unica arma que tiene para la pelea se desarmaria del todo? Supongo que algunos de tantos noveleros, como concurrieron á vér la fiera, se lo dixo al Ayuda de Camara, y este por falta de reflexion lo creyó.

6 Tambien hallo alguna dificultad en el enorme peso de tres mil y quinientas libras. Yá arriba dixe, que acaso el mayor Elefante no pesa mas. Pero permitamos, que este arribe al peso de quatro mil, que son ciento y sesenta arrobas. Si la bestia de Bruselas, siendo aún cachorro, como sienta la relacion, pesa tres mil y quinientas, quando crezca todo lo que puede crecer pesará cinco, ó seis mil, ó mas: con que será mucho mayor que el mayor Elefante, lo que no pienso

baya dicho algun Naturalista.

7 Convengo en que nada de esto quita que la relacion sea verdadera en lo substancial, y como tal la admito, haciendo la distincion que se debe entre lo que al referente informaron sus ojos, y las noticias que adquirió por los oídos. Es justo que á él creamos lo primero, aunque él incautamente haya creído lo segundo. Pero supuesta como verdadera la relacion, lo que ella nos presenta no es la bestia á quien parti-

eularmente damos el nombre de Unicornio, sino la que con nombre especifico se llama Rinoceronte.

A quien particularmente, digo, damos el nombre de Unicomio; porque tomada esta voz genericamente, y segun toda la amplitud de su significacion, tambien es adaptable, no solo al Rinoceronte, mas tambien á otras algunas bestias que solo tienen un cuerno, como son el Asno Indico, la Rupicapra Oriental, la llamada Oryges, y otras. Hasta siete especies de brutos unicornes cuenta Jacobo Delechamp en su Comentario de Plinio. Sobre lo que acaso no hizo reflexion el doctisimo Autor de la Bibliografia Critica, quando pensó exhibir contra mi una prueba concluyente de la existencia del Unicornio terrestre con la especie, que trahe nuestro Calmet en su Diccionario Biblico, de ciertos Jesuitas Portugeses que vieron, y sustentaron Unicornios en la Etiopia: Quin & PP. Jesuitæ Lusitani, & vidisse se, & aluisse in Æthiopia Unicornes testansur: pues para salvar la verdad de esta noticia no es menester, que aquellos fuesen los que particularmente, y especificamente están en posesion de este nombre, pudiendo entenderse la voz como generica de qualquiera de las muchas bestias. que no tienen mas que un cuerno. Y que aquel grande Expositor la tomó en este sentido, se colige con evidencia de dos cosas: la una, que en la clausula inmediata antecedente, á que es relativa la conjunción quin et, &c. no habla del Unicornio propriamente tal, y que posee este nombre como especifico, sino del Rinoceronte: Cosmas Monathus Agyptius ita Rhinocerontem describit, quasi notissima esset in Æthiopia bellua. Quin et, &c. La otra, la duda que en la misma parte muestra en orden à la existencia del Unicornio: Ex bis plane, que butusque narrata sunt, satis intelligimus ea, que de Unicornibus in Itinerariis narrantur, vel fabellas esse meras, vel plura, ac varia belluarum genera unum, idemque reputari. Cómo pudiera quedar dudoso en orden á la existencia del Unicornio propriamente tal, si de él entendiese la noticia que dán unos testigos tan calificados?

9 La confusion de los Autores, que nota Calmet en el citado pasage, es ciertamente tan grande, que apenas sobre otro algun punto de Historia Natural se hallará mayor, ni acaso igual; pues debaxo de un mismo nombre nos proponenRINOCERONTE, Y UNICORNIO.

24 animales de diferentes figuras, y tamaños, estendiendo asimis mo esta diversidad á los cuernos de que están armados. Con todo, la mayor, y mejor parte de ellos está convenida en distinguir el Rinoceronte del Unicornio, yá por la mayor corpulencia de aquel, yá porque el cuerno del Rinoceronte nace de la naríz, y es breve como de pie y medio; y recorvo ácia arriba: el del Unicornio largo, recto, y sale de la frente.

( 10 La perplexidad, que con las varias descripciones inducen los Naturalistas, se aumenta, ó se confirma con la inspeccion de los cuernos, entre sí diversisimos, que se muestran en varios gavinetes, y todos con el titulo de ser de Unicornios. Aunque á la verdad, la duda que se funda en esta diversidad, se pudiera allanar con un pensamiento que me ha ocurrido; y es, que verisimilmente esos cuernos, ó algunos de ellos no son naturales, sino monstruosos. Como la naturaleza dentro de la clase de los animales, en orden á los mi embros, se aparta muchas veces de las reglas comunes, dando á tal, ó tal miembro una configuracion, y magnitud muy distinta de la ordinaria: por qué no podrá en brutos de una misma especie producir cuernos muy distintos en tamaño, y figura?

- 11 En conclusion, yo me mantengo en la incertidumbre, que manifesté en el lugar citado arriba del Theatro Critico, sobre la existencia de bestia particular de las circunstancias que alli señalo en el num. 13. Y en quanto á la virtud alexifarmaca universal, que atribuyen á aquel cuerno, no quedo en la misma indiferencia, antes resueltamente la juzgo fabulosa. Tambien en el uso, y manifestacion de esta virtud discrepan los Autores. Unos dicen, que disipa la qualidad venenosa, infundiendose en el licor inficionado de ella, ó echando el licor en un vaso hecho de él: otros que sudando demuestra el veneno que se pone á su vista. Y vá no faltan quienes tambien refieran esta maravilla del cuerno del Rinoce ronte. Herbelot en su Biblioteca Oriental, v. Kerkedan' (este es el nombre que los Persas dán al Rinoceronte) dice, que los Reves de la India tienen en sus mesas el cuerno de este animal. porque con su sudor se descubre qualquiera veneno que pongan en ellas: Car elle sue al'aproche de quelque venin que ce soit? Crea-**~**...,

Creaso quien quisiere, que yo creo en Dios, á quien supliço

guarde á V... muchos años.

NOTA. No disimularé al Lector, que temo mucho que la novicia, que recibí del Rinoceronte de Bruselas, sea ficcion de algun pcioso. Asi de mi dictamen debe suspender el asenso, basta que se le confirme por otra parte.



# CARTA QUARTA.

SOBRE EL LIBRO INTITULADO: El Academico antiguo contra el Sceptico moderno.

UY Señor mio: Segunda vez me insta V. md. sobre que responda á mi nuevo Impugnador el R. P. Fr. Luis de Flandes, Autor del Librejo intitulado: El antiguo Academico contra el moderno Sceptico; dandome ahora como antes por motivo, el que, aunque esta impugnacion es igualmente débil, que otras que la han precedido, la qualidad de Capuchino, y el título de Ex-Provincial de la Provincia de Valencia pueden imponer á los que solo juzgan de los Escritos por las circunstancias extrinsecas de sus Autores.

1 a Por lo que mira á la qualidad de Capuchino no pienso; que esta haga fuerza á nadie; porque nadie ignora, que todas tas Religiones tienen sus sabios, y sus ignorantes, sus agudos, y sus romos; y la circunstancia de barba mas larga en la Sagrada Orden de Capuchinos dudo que á ninguno persuada, que estos son excepción de aquella regla. Lo de Ex-Provincial es otra cosa. Los honores adquiridos imponen muchas veces para la existimacion de sabiduría, porque son pocos los que tienen presente lo de Juvenal:

Ergo, ut miremur te, non tua; primum aliquid da, Quod possim titulis incidere præter bonores.

3 Confieso, que esto me hizo alguna fuerza ; y en efecto; desde luego propuse rebatir á este nuevo Impugnador. Mas qué

qué le parece à V. md. me sucedió? A la letura reflexionade de una parte de la obra reconocí la dificultad de la empresa. No vi escrito contencioso en mi vida, cuya respuesta, ó impugnacion fuese igualmente ardua, porque ninguno ví en quien revnase igual confusion. No hay método, distincion, ni orden en quanto arguye. A cada paso se encuentran embolismos, en que no se percibe por dónde vá, ni para dónde viene. ni aun si vá, ó si viene. Proponese tal vez un objeto, como que vá á tratar de él, y al momento le vemos saltar á otro diferente. Frequentemente arrolla lo verdadero, con lo falso, y lo dudoso, como que son una misma cosa. Copia algunas proposiciones mias para impugnarlas, y la impugnacion no las toca en el pelo de la ropa, porque muda de objeto. Tan infelíz es en la puntería, que puesto el blanco á dos dedos de la boca del cañon, vá el tiro á otra parte. Pierde la mira, y el tino á cada paso; y perdiendole, le hace perder tambien á los letores, los quales queriendo tomar el hilo, no hallan sino hilachas; distintas si, pero enredadas unas con otras; de modo, que ni hacen texido, ni ovillo, sino laberinto. Al fin, no me parece me apartaré mucho de la verdad, si digo que el Libro no es otra cosa que un almagacen de noticias infarcinadas (las mas bebidas en charcos, ó mal entendidas), imaginaciones quimericas, idéas obscuras, doctrinas embarradas, conceptos indigestos, explicaciones implicantes, contradiciones manifiestas, &c. Pero constituiré vo al Rmo. P. Flandes responsable de todos estos defectos? En ninguna manera. Pues no es él el Autor del Libro? En alguna pequeña parte lo concederé. En el todo, ó lo mas lo negaré. Explícome.

4 Há dias que de Murcia se me participó la posdata siguiente de una Carta del Rmo. Flandes á un corresponsal suyos
Aqui (en Valencia) se ba forjado una nueva Academia, que ba
de ser Real. Son cincuenta sugetos, entran á diez pesos, y cada
mes dos para gastos. Escribirán desde luego las glorias de España,
el origen de la Ciencia en ella: su Censor principal, y Autor el
Doctor Mayans tiene que imprimir para ocho años. Mi primer Tomo le imprimen este Invierno en Madrid: somos de la Tertulia de
Mañer, y de Don Diego de Torres. Sobre esta noticia es facil
discurrir, que el Rmo. Flandes tuvo muy poca parte en la
Obra, y que entraría una porcion de aquella Sociedad literaria

en ella. Los Academicos se ayudan mutuamente. Es verisimil, que el Rmo. Flandes solo diese la idéa, y ministrase algunas noticias, dexando lo demás al arbitrio de tres, ó quatro Socios, de los quales uno haria un retazo, otro otro, y de aqui vino la confusion, la falta de método, las muchas contradiciones, &cc. A uno se le antoja decir una cosa, á otro otra. A uno se le antoja el alabarme, á otro vituperarme. Uno daba en el clavo, etro en la herradura. Pero no podria, me dirán; corregir la Obra el Rmo. Flandes? Respondo, que no admite esta Obra mas correccion que fundirse toda de nuevo; y temió dár en rostro con su ineptitud á los subalternos, que estando recien formada la Academia, podria descomponerse la Sociedad.

- Desde el titulo comparado con el asumpto empiezan las contradiciones. El titulo es: El antiguo Academico contra el moderno Sceptico. El Autor se qualifica á sí de antiguo Academico, y á mí de moderno Sceptico. Yá sabe V. md. que Sceptico significa dubitante, que no afirma, ni niega; antes entre la afirmacion, y negacion se mantiene siempre perplexo. Vamos ahora á la Obra. Debaxo del rotulo comun de Defensa de la Physica intenta probar contra mi cinco cosas. La primera, que la Medicina, como hoy se practica, está en su perfeccion, y carece de incertidumbre. La segunda, que realmente hay Essera del fuego. La tercera, que hay Antiperistasis. La quarta, que hay Simpathias, y Antipathias. Y la quinta, que hay Piedra Filosóful. Note ahora V. md. que en ninguno de estos cinco asumptos he procedido como Sceptico, ó dubitante; antes resueltamente he negado todo lo que el Autor del Libro (hablaré siempre en singular del Autor, aunque hayan sido muchos) afirma, ó afirmado lo que él niega. Qué coherencia puede esperar en lo individual de la Obra quien al primer paso encuentra una contradicion tan palpable entre el grueso de ella, y el titulo ?
- 6 Este concepto de incoherencia se confirma inmediatamente en la entrada de la Obra, pues esta empieza con una larga, y vehemente invectiva de Justo Lipsio contra los ruines Criticos. Mas despues de copiada aquella invectiva, para exceptuarme de ella, estampa las clausulas siguientes, en que me adorna con un amplisimo elogio.
  - 7 "Esta ingeniosisima satyra de Justo Lipsio contiene "quan-

Sobre que preguntaré lo primero al Autor del Libro, como se compone el decir, que mi firme Ciencia en las resoluciopes que establece rinde el animo de los Letores, con tratarme de Sceptico, ó dubitante? La ciencia firme es perplexidad vacilante? Establecer resoluciones es proponer dudas? Preguntaréle lo segundo, cómo se compone este amplisimo, y no merecido panegvrico con los muchos dicterios que se me disparan en todo el discuso de la Obra? Pues aunque no se me suele nombrar en ellos, el contexto declara con evidencia, que á mí vienen derechamente. En la pagina siguiente llama freneticos á los que se enfurecen contra los Medicos; y en la inmediata dice, que el reprobar el uso de la Medicina fue error de los Anabaptistas, y es necedad de los Turcos. Estas dos sentencias rotales tan honrosas, y tan modestas, ó son contra mí; 6 no vienen al caso. Mas no dixe bien: no vienen al caso, y con todo eso son contra mí. No vienen al caso, porque yo, que soy el objeto de la impugnacion, ni me he enfurecido contra los Medicos, ni he reprobado el uso, sino el abuso de la Media cina. Y con todo son contra mi, porque como el designio constante del Auror en todo el Libro es alterar mis proposiciones, y suponer que he escrito lo que ni aun me pasó por el pensamiento; y como he dicho, no hay otro objeto de la impugnacion que yo, á mí se me carga el frenesí de los enfurecidos, el error de los Anabaptistas, y la necedad de los Turcos. Quién podrá creer, que es un mismo Autor el que me adorna con aquellos elogios, y el que me aja con estos improperios, y tan cerca lo un o de lo otro?

Mas adónde havrá leído el Autor, que fue error de los Anabaptistas reprobar el uso de la Medicina? Entre los errores comunes de aquellos Hereges no hay tal cosa, ni señalará Autor fidedigno que lo diga. Aun quando alguna de las muchas Sectas, en que se dividieron los Anabaptistas, por capricho particular reprobase el uso de la Medicina, esto no se debiera cargar á los Anabaptistas en comun, sino á aquella Secta particular. Diré en qué consiste la halucinacion, ó voluntaria, ó involuntaria del Autor. Entre las muchas Sectas, en que se dividieron los Anabaptistas, huvo una que llamaron de los Euchitas: esto es, Orantes, los quales reprobaban como ilicita en general toda diligencia humana necesaria para conservar la vida, diciendo, que todo se havia de esperar inmediatamente de Dios, por medio de la oracion, ora fuese el manjar para alimentarse, ora la ropa para vestirse, &c. (Nat. Alex. tom. 8. Hist. Eccles. pag. 132.) Supongo, que entre estas diligencias para conservar la vida comprehendian tambien la Medicina. Pero quién no vé quanta distancia hay de aquella exclusiva universal a esta particular ? Asi el Autor tan favorable á aquellos Sectarios, como iniquo conmigo, á ellos rebaxa la mayor, y mas disonante parte de las fatuidades que proferian, y á mí me impone una extravagancia en que jamás he caído.

probar el uso de la Medicina? Antes pecan por el extremo contrario, que es medicarse demasiado, y amar los medicamentos nimiamente fuertes, y alterantes. Oygase al Geografo Mr. de la Martiniere, que es el Escritor mas instruido en los genios, y costumbres de todas las Naciones, que hasta ahora ha parecido. Luego (dice hablando de los Turcos) que se sienten con la menor incomodidad, ván á la casa del Cirujano á san grarse, y no ballan dificultad en abrirse la vena en medio de la calle: bacen-

- 30 EL ACADEMICO CONTRA EL SCEPTICO. se aplicar ventosas, y quieren vomitivos, y purgantes muy violentos. Quanto mas obra el remedio, tanto mas es alabado el Medico, quien para contemplarlos se vé precisado á cargar excesivamente la dosis. Mire el señor Academico mejor las cosas antes de ponerse á escribir.
- 11 Lo bueno es, que este ardiente defensor de la Medicina, que hoy se practica, la pone en mucho peor estado que vo. Yo he dicho, que hay pocos Medicos buenos, expresion que no quita que haya quarenta, ó cincuenta buenos en España, otros tantos en Francia, &c. Pero segun mi impugnacion, apenas havrá quatro, ó cinco en toda Europa que merezcan el nombre de Medicos. Notese esta clausula suya, con que empieza el num. 8. Por lo mismo protesto, que mi animo no es litigar, ni contradecir, si dudar, dando á entender mis pensamientos tocante á la Physica Pytagorica, que discurro inseparable de la Medicina. Esto es decir, que no puede ser Medico quien en la Physica no siga á Pytagoras, ó no sea Filosofo Pytagorico. Pregunto ahora: Quántos Medicos havrá en España que sigan la secta Pytagorica? Quiero perder quanto escribo, si se hallaren ni aun dos, ó tres que hayan dado en tal manía. Por lo menos hasta ahora, haviendo tratado á muchos Medicos, ninguno ví que adoleciese de ella. Con que havremos de decir, que apenas havrá en España dos, ó tres que merezcan el nombre de Medicos. Quedan muy bien los señores Medicos con la ilustre defensa que de ellos, y de la Medicina hace mi sabio Impugnador.
- Noto, que los asociados á esta Obra seguian varias sectas Filosoficas: uno una, otro otra, porque en varias partes de ella se vén recomendadas, y aplaudidas, yá la de Pytagoras, yá la de Platon, yá la de Aristoteles, yá la de Lulio. Con que la clausula, que acabo de copiar, fue sin duda obra de algun Pytagorico; pero que debia serlo solo por un lado, y por el otro era Sceptico; porque aquello de no querer listigar, ni contradecir, sino dudar, es proprio del Scepticismo.
- 13 Es verdad que aunque seguian diferentes sectas, hallaron un raro modo de conciliarse, y conciliarlas, que fue suponer, que todas eran una misma, que ni Lulio discrepaba de Aristoteles, ni Aristoteles de Platon, ni Platon de Pytagoras. De modo, que segun estos Academicos se puede aplicar á

aquellos quatro Filosofos lo que San Gregotio dixo de los quatro Evangelistas: Si quæras, quid Lullius sentit, boc nimirum quod Aristoteles, Plato, & Pythagoras. Si quæras, quid Aristoteles sentiat, boc proculdubio quod Plato, Pythagoras, & Lullius. Si quæras, quid Plato, boc quod Lullius, Pythagoras, & Aristoteles. Si quæras, quid Pythagoras, boc quod Lullius, Aristoteles, & Plato. Se havrá visto jamás igual embrollata filosofica? Se ha tenido por estraño el intento del Filosofo Ammonio de conciliar las doctrinas de Aristoteles, y Platón. Pero nuestros Academicos, no solo son hombres para eso, sí para mucho mas, pues no solo concilian á Platón con Aristoteles; mas tambien á estos dos con Pytagoras, y Lulio, que aun son mas opuestos á Aristoteles, y Platón, que estos dos entre sí.

Al acabar de escribir esto, sintiendome la cabeza algo cargada, determiné orearme, dando algunos paseos en la Celda. Y vé aqui, que no bien empecé à hacerlo, quando me vino al pensamiento determinar el modo con que procederia en la asistencia de un enfermo un Medico imbuido de la Filosofia Pytagorica. Como havia poco que discurrir en la materia, al momento dí en ello. Lo primero preguntaria por la edad del enfermo, para saber si estaba en año climaterico, ó no; esto es, en año compuesto de septenarios (porque esta observacion viene de Pytagoras, que en todo aplicaba la observacion de los numeros), para determinar si la enfermedad era mas, ó menos peligrosa. Juntaria á esto para el pronostico alguna operacion de Hydromancia, 6 Nigromancia; porque segun San Agustin (lib. 7. de Civitat. Dei. cap. 35.), que para ello cita á Marco Varron, Pytagoras era Hydromantico, y Nigromantico. Qualquiera cosa aplicaria por medicamento, porque segun Pytagoras en el Mundo todo es animado (este dogma le atribuye Plutarco), y asi todo puede vivificar, y alentar los espiritas; pero si recetase algunas pildoras, observaria inviolablemente el numero impar, sagrado entre los Pytagoricos. En quanto á la dieta, mandaria severamente la abstinencia de toda carne, en que jamás dispensó Pytagoras por el principio de que nuestras almas pasan á los cuerpos de los brutos, y asi es ilicito matarlos. Este precepto era comun á sanos, y enfermos. Lo mis-

EL ACADEMICO CONTRA EL SCEPTICO. mismo el de la abstinencia del pez llamado Melanaro, porque decia estaba consagrado á los Dioses infernales. Lo de las babas yá se sabe. Para recrear el animo del enfermo prescribiria el deleyte de la Musica, á la qual fue muy aficionado Pytagoras; pero no solo el de la Musica de acá abaxo, mas tambien de aquel celestial concento que (segun Pytagoras) hacen, moviendose, y rozandose unos con otros, los Orbes celestes; que aunque confesaba no poder sentirle los oídos, por estár acostumbrados á él desde que nacemos, pero sí percibirle con la mente. Finalmente, si viese que el enfermo, en vez de sanar, se iba acercando á la muerte, le consolaria con la doctrina de la transmigracion, y circulacion de su alma por varios cuerpos de brutos; la qual concluida, por muchos que fue sen sus pecados, en el espacio de treinta mil años (este es el plazo que señalaba Pytagoras á aquella peregrinacion de bruto en bruto á los que tuviesen muchas culpas que espiar) volveria á entrar en otro cuerpo humano al tiempo de engendrarse éste.

que los dichos son los dogmas Pytagoricos; y no veo otro modo de usar de la Physica Pytagorica en la Medicina.

Quisiera parar aqui: pero veo en el numero inmediato una vehemente declamacion contra todas las doctrinas de Autores estrangeros (por lo menos los del Norte) en Physica, Mathematica, y Medicina, sobre que no puedo menos de decir algo. En ella, despues de otras cosas, se explica asi el Autor: Al cabo de tantos años introducir improporcionadas plantas venidas del Norte, donde los Autores viven belados en la Fé, y Caridad, y concurriendo todos ellos (como se vé), al desprecio de la Physica Pytagorica, de la Metaphysica Platonica, de la Logica Aristotelica, y de los Santos Padres, en quanto Filosofos, es motivo para rezelar que los Hereges con sus albagueñas voces nos quieran introducir su veneno en la dorada copa de su experimental Filosofia, disponiendonos à sacudir el yugo de la autoridad de nuestros mayores, para abrir en adelante brecha contra los estudios de Filosofos, si Gentiles en sus escritos, yá christianizados, y lograr en nosotros la ignorancia de la Logica, organo maravilloso que coadyuva á resolver sus sofismas, para abanzar ellos despues á que le sucudamos tambien en quanto Theologos; de suerte, que triuntriunfe el Infierno de nuestra Fé, &c.

17 Muchos mas absurdos hay que renglones en esta declamatoria invectiva. 1. Las doctrinas Medicas, Physicas, y Matematicas que recibimos de asuera, no solo vienen del Norte, mas tambien del Nordeste, y del Este. Quiero decir, de Francia, y de Italia. 2. Estrañase como obscura la expresion de plantas improporcionadas. Será acaso modo de hablar Pytagorico; porque Pytagoras todo lo reducia á proporciones numéricas. 3. Sea el que se fuere el significado de esas voces, para que creamos esa improporcion no basta que el Academico lo diga. 4. El que todos los Autores Matematicos, Physicos, y Medicos del Norte concurran al desprecio de la Physica Pytagorica, si se habla de desprecio expresado en sus Escritos, es muy falso, pues no se acuerdan de Pytagoras, ni para bien, ni para mal. 5. Physica Pytagorica se puede decirque es negacion de supuesto. Pytagoras nada escribió. Asi lo dicen Plutarco, y Diogenes Laercio. Solo por tradicion se sabe, que daba por principios de todas las cosas las proporciones numéricas, y que havia tomado de los Egypcios la transmigracion de las almas. Consiguientemente á lo qual afirmaba que su alma havia estado en otros cuerpos antes que él naciese; y lo que es mas gracioso, los señalaba, diciendo que havia estado primero en el cuerpo de Etalides, hijo de Mercurio: luego en el de Euforbo, que se halló en la guerra de Troya, y fue herido por Menelao: despues en el de Hermotimo, Ciudadano de Clozomena en la Jonia; consiguientemente en el de un Pescador de Delos, llamado Pyrro; muerto el qual, aquella alma se havia venido al cuerpo del mismo Pytagoras. Todo esto es Physica Pytagorica? O son sueños, y delirios Pytagoricos ? 6. Siendo tal la doctrina de Pytagoras harian muy bien en despreciarla, no solo los Autores del Norte, mas tambien los de Oriente, Poniente, y Mediodia. 7. Tampoco se acuerdan, ni Medicos, ni Matematicos estrangeros de la Metaphysica de Platón, ni para apreciarla, ni para despreciarla, porque tanto hace al caso para aquellas facultades, como á uno que tratase de la Nautica el arte de cocina. 8. La Metaphysica de Platón se reduce á las idéas separadas, y de estas digo lo mismo, que si los Autores del Norte las despreciasen harian muy bien, como las despreció Aristoteles, y los Tom. III. de Cartas. que

EL ACADEMICO CONTRA EL SCEPTICO.

que siguen á Aristoteles. Sin que obste, que algunos hayan querido dár á Platón un buen sentido, porque manifiestamente es opuesto á la letra, como yo tengo bien averiguado. Hæretica Idearum sacramenta llama Tertuliano á las idéas Platonicas; y dice que en ellas se vén las semillas de los errores de los Gnosticos. q. El que todos los Autores del Norte desprecian la Logica de Aristoteles se dice muy voluntariamente. Lo que hay en esto es, que los Autores, tanto del Nordeste, y del Oriente, como del Norte, que tratan de Filosofia Experimental, Medicina, y Matematica, no se acuerdan de tratar, ni de la Aristotelica, ni de alguna otra Logica, ó yá porque no la juzgan necesaria para aquellas facultades, ó yá porque la suponen estudiada en las Aulas. 10. Ni los Autores Medicos, ni los Matematicos del Norte se acuerdan en sus Escritos de los Santos Padres; como ni tampoco se acuerdan de ellos los Autores Medicos, y Matematicos de Italia, Francia, y España. Si este silencio significa desprecio, á todas las Naciones toca el rayo. 11. Si los Filosofos nuestros mayores erraron, debemos estimar á los modernos que los impugnan, y nos desengañan. Las questiones Filosoficas no se deciden por la Cronología, averiguando en qué edad floreció cada Autor, para saber si es mas antiguo, ó mas moderno, sino por razon, y experiencia. 12. Querer mantener la autoridad de los Filosofos Gentiles, porque están christianizados, es una de las mas raras ilusiones del Mundo. Qué es eso de estár christianizados? O se dice de los Autores, ú de las Obras, y uno, y otro es falso. Los Autores murieron Gentiles, y en el Infierno es cierto que no se bautizaron. Las Obras están hoy impresas con los mismos errores que ellos escribieron. Con mas verdad, ó apariencia se diria que están catholizados los Libros Medicos, y Matematicos de Autores Protestantes, porque no contienen, por lo menos en lo comun, algun error opuesto á nuestros Dogmas. Con todo, el Academico quiere que se repudien todos estos por ser de Hereges, por mas que los Libros no heregicen, y se adoren los de Hippocrates, en quienes sirve de umbral una abierta prosesion del Gentilismo en aquel célebre juramento del mismo Hippocrates: Apollinem Medicum, & Æsculapium, Hygæamque, ac Panaceam juro, Deosque omnes, itemque Deas testes facio, &c. De Galeno yá se sabe, que constituyendo el alma en la harmonía, 6 proporcion de los quatro humores, le negó la inmortalidad. 13. La Experimental Filosofia dá una idéa mas viva de la infinita sabiduria, y poder del Criador, y en ninguna de sus partes tiene la mas leve concernencia con los errores de los Hereges.

Yo tengo los quatro Tomos de Filosofia Experimental de Roberto Boyle, Herege Anglicano; y desde luego desafio á todos los cincuenta Academicos de la nueva Academia á que no me darán en todos ellos ni una palabra que no pueda pasar indemne por todos los Tribunales de la Santa Inquisicion; y alargo la apuesta aun á los quatro Tratados Theologicos que escribió este Autor: el primero de Amore Seraphico: el segundo de Summa veneratione debita Deo ab bumano intellectu: el tercero de Stylo Sacræ Scripturæ: el quarto de Excellentia Theologiæ. 14. Y en caso que los Hereges en la dorada copa de la Experimental Filosofia nos presenten el veneno de sus errores, no será mejor admitir la copa, y derramar el veneno, que repeler uno, y otro? Los ignorantes no disciernen el veneno, es verdad, y pueden tragarle pensando que es cordial. Mas en ninguna parte faltan Doctos que se lo hagan vomitar. 15. Pero no hay mas Libros de Filosofia Experimental que los que componen los Hereges? De Autores buenos Catholicos nos dán Italia, y Francia inumerables. Pero al señor Academico, que escribió lo que ahora se vá notando, se le advierte, que ese vano espantajo, con que há tiempo nos andan algunos quebrando la cabeza del riesgo que hay en la letura de Libros Estrangeros, es una añagaza que yá está muy entendida. Este es un artificio grosero de ciertos pobres Literarios, que quieren pasar por Filosofos, sin ser mas que unos Metaphysicos; y como los Libros Estrangeros, que tratan de la Filosofia Experimental, y enseñan los secretos del mecanismo, descubren su ignorancia, ó hacen que la descubran los que se aplican á ellos; con este fingido miedo de la introducion de la heregía los quieren desterrar todos de España, y quieren que todos los Españoles sean ignorantes, porque no se conozca que ellos lo son. Tambien le advierto, que por mas que se desgañite contra los Libros Medicos de Autores Hereges, no ha de lograr, que nuestros profesores Españoles echen al fuego á su Willis, á su Sidenban,

'36 EL ACADEMICO CONTRA EL SCEPTICO.
ban, á su Doleo, á su Etmulero, á su Manget, á su Boerabave, á su Hoffman, y á otros muchos.

19 Yo, señor mio, empezé á escribir esta Carta sin animo de hacer critica del Libro que suena ser del P.Flandes, sino en terminos muy generales. Pero yá que insensiblemente me fui metiendo en particularizar algo, no me amaño á contentarme con tan poco. Pero tampoco me alargaré mucho, porque aclarar todas las confusiones, manifestar todos los desaciertos de este Libro, no podria ser sin hacer seis volumenes del mismo tamaño; porque ciertamente, desde el principio hasta el fin, no veo en él sino continuas, no sé si las llame equivocaciones, ó halucinaciones, y por la mayor parte arrolladas unas con otras; de modo, que la unica dificultad que hay aqui, y verdaderamente no leve, es desenredarlas, y colocar cada una en su lugar; pues hecho esto, el mas lerdo conocerá lo que es equivocacion, lo que es desproposito, lo que es futilidad, lo que es quimera, &c.

20 Y desde luego conocerá V. md. que es preciso que haya infinito de estas baratijas en el primer asumpto que se propone el Autor, ó los Autores; esto es, probar, ó defender la certidumbre, y perfeccion de la Medicina en el estado que

hoy la tenemos.

Si la Medicina es incierta, de su incertidumbre se sigue su imperfeccion; y el que la Medicina, á excepcion de poquisimas reglas, es incierta, es una cosa tan visible, tan palpable, que se debe admirar que haya racional que se empeñe en contradecirlo; mas no se debe admirar, que el que se pone en este empeño, aunque sea el mayor ingenio del Mundo, no diga cosa que tenga la mas leve apariencia de prueba; porque cómo se ha de probar lo que es visiblemente falso? Asi en tales casos el unico recurso, que queda, es á embolismos, y confusiones. Pero los embolismos, y confusiones se disipan, como disipó Diogenes el sofisma, con que Zenon de Elea pretendia probarle, que no havia movimiento al-guno en el Mundo. Esperaba Zenon meter, y enredar á Diogenes en el obscuro laberinto de su sofisma, de modo que no pudiese salir de él. Pero Diogenes, despreciando aquella dialectica fruslería, se levantó del asiento en que estaba, y paseandose por la quadra dixo á Zenon: no es menester mas que - que esto para convencerte de que hay movimiento, y que pretender lo contrario es un delirio.

- ra probar que la Medicina es cientifica, y cierta; la experiencia nos muestra tan claramente en las contradiciones, y contrariedades de los Medicos su incertidumbre, como en el paseo de Diogenes la existencia real del movimiento. Si reprueban unos lo que aprueban otros, y esto tan generalmente, que es rarisimo el remedio, ó en rarisima enfermedad hay remedio que no tenga muchos contradictores, dónde está la certeza de la Medicina? Yo lo diré, en los Angeles, no en los hombres.
- ra, y decisiva? Cosas que no están escritas. Cosas, digo, no escritas, ni vistas, ni representadas, ni aun soñadas, has ta que el Academico las soño, y las escribio.
- 24 Dice, que las oposiciones que hay entre los Medicos, que opinan diversamente, solo son aparentes; pero en la substancia de la cosa todos están conformes. Mas para disponer los animos de los letores á tan impersuasible asumpto, entra sentando primero lo mismo, y aun con mas rigor en la Theologia, y la Filosofia, siendo su dictamen, que en todas las questiones, que se agitan entre Filosofos, y Theologos de diversas Escuelas, todos dicen una misma cosa, y todos dicen la verdad, sin otra discrepancia que la de explicarse diversamente. Qué es posible, que el Academico diga eso? Nada mas, y nada menos.
- 25 En orden á la Theologia repase V. md. la siguiente clausula al num. 37, en que habla de las disputas que tienen unos con otros los Theologos: Repito, que toda la duda está en las voces, y en que cuda Theologo piensa expicarse mejor que el que lleva modo contrario al suyo. Por esta misma razon los tolera la Santa Iglesia Romana, que si viese á los Theologos oponerse realmente, v. g. diciendo: Dios es bueno: Dios no es bueno, de contado condenaria la negativa; pero viendo, que todos se explican bien, y solo se disputa quien se explica mejor, los dexa decir, y que formen opiniones sobre la mejoria de su explicacion.
- 26 Ay pobre de mí! Con que tantos Libros llenos de Tom. III. de Curtus. C 3 ques-

38 EL ACADEMICO CONTRA EL SCEPTICO.

questiones de Theologia Escolastica; tantas, y tan vivas concertaciones entre Escuelas opuestas; tantos, y tan continuados gritos en las Aulas, todo rueda unicamente sobre explicarse mas, ó menos bien. Todos dicen una misma cosa, todos dán con la verdad (expresion de que havia usado poco antes); y aun lo que es mas, todos se explican bien. Unicamente se porfia desde que hay Cathedras de Theologia Escolastica, sobre quién se explica mejor. Qué lastima! Qué

tiempo tan perdido! Qué rentas tan mal empleadas!

27 No toleraria, segun el Academico, la Santa Iglesia Romana a los Theologos, si los viese oponerse realmente, y para esto trahe el impertinentisimo verbi gratia de si unos dixesen, Dios es bueno, y otros, Dios no es bueno, en cuyo caso de contado condenaria la negativa. Yá se vé, que condenaria la negativa, porque la negativa es una blasfemia. Pero no haviendo, ni blasfemia, ni error Theologico, ni atomos de él, ni por una parte, ni por otra, en las questiones en que sienten diversamente los Theologos, aunque la oposicion sea real, y no solo diversidad en el modo de explicarse, por qué no los ha de tolerar la Iglesia? O por qué ha de condenar ni á una, ni á otra opinion? Mas esto de embarrar, mezclar, y confundir cosas diversisimas, como si fuesen una misma, vá he advertido, que es un defecto transcendente á todo el Libro del Academico, y muchas veces sin solaparlo en alguna manera, como en el caso presente, en que con un verbi gratia, metido de topetón, confunde las questiones, en que mutuamente discrepan los Theologos, con las verdades Catholicas, en que todos los Theologos concuerdan.

28 Es cierto, que graves Theologos sienten, que entre los muchos centenares de questiones de Theologia Escolastica, que se agitan en las Escuelas, hay una, ú otra en que, bien descifradas las cosas, se halla que la disputa es solo de nomine; pero á red barredera, sujetarlas todas á esta nota es una rara extravagancia. Vayan al caso dos, ó tres verbi gratius. Dicen los Thomistas, que Dios predetermina physicamente nuestras acciones libres. Nieganlo los Jesuitas. Esta disputa consiste solo en las voces, ó en el diferente modo de explicarse? Dicen unos, y otros in rei veritate una misma cosa, y unos, y otros la verdad? Cómo puede ser

si unos afirman lo que otros niegan? Estas proposiciones, bay physica predeterminacion; no bay physica predeterminacion son contradictorias: por consiguiente, si la una es verdadera, la otra es falsa; si la una es falsa, la otra es verdadera. Luego, ó los que profieren la primera, ó los que profieren la segunda se apartan de la verdad. Del mismo modo son contradictorias estas, la physica predeterminacion destruye la libertad: la physica predeterminacion no destruye la libertad. Los Jesuitas pronuncian la primera, los Thomistas la segunda: luego in rei veritate, y en quanto á la substancia de la cosa, 6 yerran estos, ó aquellos. Tambien son contradictorias estas. bay distincion real formal in Divinis; no bay distincion real formal in Divinis. Aquella es de la Escuela Scotistica, esta de la Thornistica. Lo que afirman los Scotistas no es una cosa real. que hay ex parte objecti, y no solo ex modo significandi? No hav duda. No niegan los Thomistas esa cosa real? Tampoco la tiene. Luego la question no rueda sobre el modo de explicarse, sino sobre la cosa explicada. Lastima sería gastar el tiempo en esto, si no sirviese para desengañar á algunos pobres ignorantes, á quienes se procura halucinar con tales ilusiones.

20 De la Theologia desciende el Academico á la Filosofia, donde con la misma caridad exercita su espiritu conciliativo, pronunciando, que Realistas, Nominales, Thomistas, Scotistas, Jesuitas, todos dicen una misma cosa, aunque en diferente lenguage; pero aun la diferencia de lenguage es poquisima, y que casi solo consiste en la diversa pronunciacion de las mismas voces: Al modo (este es el simil de que usa) que el Valenciano, el Catalán, y Mallorquin, usundo de las mismas voces, y significado de ellas en su lengua Lemosina, apenas se distinguen mas que en la pronunciacion. Lo mas gracioso es, que despues de proponernos tan monstruosa paradoxa, sin mas prueba que el simil de su lengua Lemosina, concluye con el fallo magistral de que quien esto ignorase no sabe Filosofia; y á esta cuenta el Academico es el unico que la sabe, porque todos los demás ignoramos, ó tenemos por quimerica esa identidad de doctrinas, debaxo de una leve distincion en las voces, que ciertamente vienen á ser un bircocervo literario.

- 31 La ilimitacion del objeto real que es la potencial salud, sale aun por lineas que parecen encontradas; porque las universales maximas abrazan las opuestas inferiores, como ser indiferente el animal para ser racional, ó irracional; abrazar la univertal quantidad el ser continua, ó discreta, &c. concordandolus en sí mismas. Al modo que para entrar en Murcia, uno vendrá por Oribuela, otro por Andalucía, otro por Cartagena, y otro por

la Mancha: son opuestos caminos, pero todos llegan.

. 32 No puede negarse, que el Academico es especioso en la inventiva de los similes; así apenas usa jamás de otras pruebas; pero descuidandose mucho en examinar si son, ó no aplicables al asumpto para que los trahe. Los que propone en el pasage, que acabo de copiar, son tan impertinentes al proposito, como el de la lengua Lemosina á las diferentes ppiniones Filosoficas. En el simil de los caminos de Murcia se incurre una crasa materialidad. Hay para Murcia diferentes caminos, pero no hay en la eleccion de ellos encuentros de opiniones; pues, ni el que vá á Murcia por Orihuela eniega que llegará á aquella Ciudad el que vá por Andalucía; ni el que vá por Cartagena afirma que vá descaminado el que toma la rota por la Mancha. No asi en la facultad Medica, pues en esta, no solo hay diferencia de caminos, mas tambien encuentro de opiniones, de las quales una reprueba el camino por donde vá la otra.

33 Esto es lo que se vé cada dia en los Pueblos grandes. Son llamados varios Medicos para curar á un personage enfermo de peligro. Uno receta sangria, otro purga, y un tercero reprueba uno, y otro. Todos pretenden la salud del enfermo. Este es el termino á que aspiran. Pero asiente cada uno á que los caminos, que toman los otros, conduzcan á ese termino? Nada menos. El que receta sangría, dice que el vicio está en la sangre, y asi la purga no es del caso. El que receta la purga, acusa la pituita, de que infiere que la sangria será nociva. Y el que reprueba sangria, y purga

alega, que el enfermo no tiene fuerzas para tolerar ni uno, ni otro remedio. Si viene un quarto, acaso convendrá en la purga: pero no por entonces, por estár aún la materia incocta, á que se opondrá el que la havia ordenado antes, alegando que hay turgencia, &c. Es verdad que ultimamente se determina esto, ó aquello; pero no porque nadie se dé por convencido de las razones de otro; sino, ó por la mayor autoridad extrinseca de alguno, ó por evitar querellas; y muy comunmente se dexa la decision al arbitrio del enfermo, y de los suyos. Todos juzgan que ván por el camino derecho, por aquel camino, digo, que conduce á la salud del enfermo. Pero qué sucede infinitas veces al Medico, satisfecho del camino que ha elegido? Lo que dice Salomón (Proverb. cap. 16.): Est via, quæ videtur homini recta, & novissima ejus ducunt ad mortem. Piensa que camina al termino felíz de la enfermedad, y dá con el funesto termino de la vida.

34 Esta oposicion diametral de los Medicos, condenando unos por nocivo lo que otros aprueban por util, no solo se vé en los Profesores que exercitan el Arte, mas tambien frequentisimamente en los Autores que la enseñan en los Libros. Esta es una verdad tan clara, que solo podrá dudar de tella quien no haya puesto jamás los ojos en Libros de Medicina; y yo la he demonstrado con la mayor evidencia en varias partes de mis Obras, por lo qual es superfluidad de-

tenerme mas sobre este asumpto.

ra ser racional, 6 irracional. Es proverbio de los rusticos de mi tierra: Hum bom exempriño acrára muyto á vista. Un buen exemplito, 6 simil esclarece mucho la vista; esto es, dá mucha luz al entendimiento para percibir bien qualquiera co-sa. Es cierto. Como por la razon contraria lo es tambien, que los similes impertinentes, en vez de ilustrar, confunden, y anublan la razon. Si malo es el exemplo de Murcia, abierta á diferentes caminos, peor es el del animal comun á diferentes especies.

36 La aplicacion de él á la materia presente claramente está indicada por aquella proposicion que le precede inmediatamente: las universales maximas abrazan las opuestas inferiores, y por todo el resto del contexto. Quiere decir: asi

42 EL ACADEMICO CONTRA EL SCEPTICO.

como la razon comun de animal es indiferente para todas las especies inferiores á ella, y las abraza todas de modo, que aun que opuestas entre sí, de todas se verifica aquella razon comun; del mismo modo la razon comun de Medicina abraza todos los remedios, ó métodos opuestos de curar: de suerte, que todos logran el fin comun de la Medicina, que es sanar los enfermos.

37 Esto se llama ajustar la cuenta sin la huespeda; y la cuenta viene errada de la cruz á la fecha. Suponese en ella, que todos los que los Medicos llaman remedios, ó métodos curativos, realmente son tales. Y esto, no solo es falsisimo en sí, pero lo tienen por falsisimo los mismos Medicos, entre quienes lo que uno tiene por remedio para tal enfermedad, niega otro que lo sea; y reciprocamente niega aquel que lo sea el que este recomienda. Es remedio el que aprovecha, no el que daña, y á cada paso á unos oímos decir que dañan los que otros dicen que aprovechan. La Medicina tomada propriamente, es un arte realmente curativo, no curativo solo en el nombre; asi solo abraza en su esfera los que realmente son remedios, no los que lo son solo en el nombre, 6 los que erradamente juzgan serlo en varias ocasiones, y enfermedades muchos Medicos. Qué paridad, pues, hay de esto á las diferentes especies comprehendidas debaxo de la razon comun de animal? Nombrese el bruto que se quiera, todos convienen en que realmente es animal, ó viviente sensible. Pero son infinitos los que tienen el nombre de remedios, á quienes niegan muchos Medicos que lo sean para tales, y tales enfermedades, á las quales los aplican otros Medicos. Mas como quiera, estos similes impertinentes tienen su uso para la infinidad que hay de letores superficiales.

38 Como yo no solo probé la incertidumbre de la Medicina d ratione, mas tambien ab austoritate, citando á cinco Autores Medicos, que llanamente confiesan dicha incertidumbre, pretende asimismo el Academico satisfacer á esta prueba, aunque no á la verdad, respondiendo, sino empatando; esto es, oponiendo á cinco Autores Medicos, que confiesan la incertidumbre, otros cinco que afirman la certeza. Los que yo cité son Etmulero, Ballivo, Sidbenan, Mr. le Franzois, y Martinez. Los que el Academico opone son, á Etmulero, Luis Cornelio Rigio: á Ballivo, Raymundo de Subunde;

& Sidhenan, Cornelio Gemma; a Mr. le Franzois, el Doctor Juan Aubri; a Martinez, D. Joseph Sanchez de Leon.

- 39 Pero queda el Academico con todo esto muy lexos del pretendido empate por muchas razones. La primera, y sumamente substancial es, que yo señalo individualmente los lugares de mis cinco Autores, y exhibo literalmente los pasages; el Academico, ni uno, ni otro hace, exceptuando al ultimo de quien señala el lugar; mas no exhibe las palabras. Y no puede ignorar el Academico, que en puntos que se disputan, no hacen fé citas vagas, enunciando solo, que tal Autor dice tal cosa, sino que es menester notar el lugar, y copiar las palabras, porque asi se practica en todo el mundo; y es preciso practicarlo asi, pues de otro modo es imposible examinar la mente del Autor citado.
- 40 La segunda razon, que quita el empate, es, que no hacen igual fé, ni con mucho, los Autores Medicos que aseguran la certeza de la Medicina, que los que confiesan la incertidumbre; porque á aquellos puede moverlos un afecto apasionado á su profesion; á estos solo la verdad.
- La tercera razon consiste en la desigualdad de los cinco que alega el Academico, respecto de los cinco que yo cito. Quién es Luis Cornelio Rigio para oponerlo á Etmulero? Quién es Raymundo de Sabunde para ponerle enfrente de Ballivo? Quién Cornelio Gemma para compararle con Sidbenan? Etmulero, Ballivo, y Sidhenan logran entre los facultativos una muy distinguida reputacion, por lo qual apenas hay Profesor con medios para comprar Libros Medicos, que no los tenga en su Libreria. Pero quién se acuerda de Rigio, Sabunde, y Gemma, ni para comprarlos, ni para leerlos? Apenas dos entre dos mil. Aun Cornelio Gemma yá puede pasar; porque al fin fue algo en su tiempo; esto es, há cerca de dos siglos, quando aun los Profesores jurabant in verba Magistri Galeni; aunque verdaderamente mas conocido fue por Astronomo que por Medico. Pero qué Medico oyó, ni ley6, no digo las Obras, pero aun los nombres de Rigio, y de Sabunde, salvo alguno que quisiese perder el tiempo en leer el Catalogo de Autores Lulistas, que los dos Aprobantes del Academico, y Apologistas de Lulio copiaron de Ibo Zalzinger?

EL ACADEMICO CONTRÀ EL SCEPTICO.

42 Por lo que mira á Raymundo Sabunde, noto aqui que quiso el Academico satisfacer de paso el escrupulo, que á algunos letores podia ocasionar vér condenado en el Expurgatorio Español su Libro de la Theología Natural, que creo es la unica Obra que compuso. Yo no sé si Sabunde fue Medico, aunque el Academico le cita como tal. Pero en caso que lo fuese, bien pudo ser un gran Medico, y caer en algunos errores Theologicos, como sucedió á Daniél Sennerto, y á otros. Mas el camino, por donde el Academico pretende salvarle de la condenacion, es descamino. Dice que la Obra probibida de la Theología Natural es una contrabecha por el Herege Juan Amos Comenio, impresa en Amsterdán por Pedra Van Dem Berg.

43 Con su licencia no es asi. El mismo, mismisimo Libro, no contrahecho, sino por Sabunde, y del modo que estaba escrito antes de la edicion de Amsterdán, se halla condenado en el Expurgatorio. Para convencerse de esto no hay mas que leer las palabras del Expurgatorio que son las siguientes.

RATMUNDUS DE SABUNDE.

Ejus Theologia naturalis, seu liber creaturarum de homine, & natura ejus, à Raymundo de Sahunde ante duo sæcula conscriptus, nunc autem latino stylo oblatus à Joanne Amos Comenio, Amsterdami apud Petrum Van Dem Berg.

naturalis; esto es, se condena la Theología natural ejus del mismo Raymundo, no la Theología Natural de Juan Amos, ni de otro Herege. Lo segundo, se condena el Libro que escribió el mismo Raymundo dos siglos há, à Raymundo de Sabbunde ante duo sæcula conscriptus: luego no solo la nueva edicion de Amsterdán. Lo tercero, no se dice en la prohibicion que el Libro de Raymundo fue depravado, ó contrahecho por Juan Amos, sino precisamente traducido en latin: nune autem latino stylo oblatus à Joanne Amos Comenio.

45 Ni obsta el especificarse la edicion de Amsterdán; porque en la regla 13 del Expurgatorio se advierte, que los Libros condenados, expresando alguna edicion suya, se deben entender condenados en todas las demás, que sean anteriores, que posteriores, si no se hace positiva excepcion. Y asi la edi-

edicion de Argentina, con que acota el Academico, tan condenada esta como la de Amsterdán.

- 46 Finalmente se debe observar que Raymundo de Sabunde está comprehendido en el Expurgatorio entre los Autores damnatæ memoriæ de primera clase. Y asi le coge la quarta de las advertencias para la inteligencia del Expurgatorio, que declara que de los Autores damnatæ memoriæ de primera clase todas las Obras se deben entender condenadas, que se expresen, que no, salvo quando se haga positiva excepcion de alguna. De que se infiere con evidencia, que aun quando el Libro de la Theología Natural, como lo escribió Sabunde, se distinguiese mucho del que traduxo Juan Amos, como Obra de Autor damnatæ memoriæ de primera clase está comprehendido en la condenacion.
- Archeo. Esto significa que siguió en la Medicina la Secta Helmonciana; que con su Gefe Helmoncio atribuye todas las enfermedades al Archeo, o Espiritu insito. Ahora bien: Los Helmoncianos condenan la doctrina Galenica, como errada en la Teorica, y perniciosa en la Práctica. Buen apoyo este para la pretension del Academico, que quiere conciliar todas las Sectas como convenientes para la curacion de las enfermedades, sin otra discrepancia que en el modo de explicarse.
- 48 Finalmente D. Joseph Sanchez de Leon, Medico de Murcia, puede ser que sea un buen Medico; pero en razon de Autor oponer este, que lo fue de la aprobacion de un Libro (pues no se cita otro Escrito suyo), al Doctor Martinez, que lo fue de tantos que corren en el público con mucho aplauso, es sacar al campo un Pygméo contra un Gigante.
- 49 Pero yá suple el Academico los defectos de sus cinco Autores, añadiendo que pudiera citar por la certeza de la Medicina treinta Lulistas. Suponese que estos treinta Autores Lulistas son Medicos; porque si no, no son del caso. Y dónde están esos Señores? En los espacios imaginarios, 6

EL ACADEMICO CONTRA EL SCEPTICO. en el nuevo mundo que, segun el P. Daniél, fabricó Descartes. Vé aqui una de las muchas cosas que convencen que el Rmo. Flandes no fue Autor de este Libro, ó solo lo fue en una pequeñisima parte. Esto de decir que pudiera citar treinta Autores Medicos Lulistas, sobre ser una visible baladronada, indigna de un hombre sério, es una ficcion manifiesta. La demonstracion está en la mano. Hizo Ibo Zalzinger aquel largo Catalogo de Autores Lulistas que copiaron los dos Aprobantes hermanos del P. Flandes; y en que, para engrosarle, discurriendo por los angulos de todas las Bibliotecas, junto quantos pudo ex omni tribu, & lingua, & populo, & natione. En aquel Catalogo se señala el estado, y profesion de todos los Lulistas que se citan. Pues vé aqui que no hav en todos ellos mas de tres con la qualidad de Medicos. Y dónde están los veinte y siete que restan? No es menester que estén en parte alguna. De tres se hacen facilmente treinta con anadir al guarismo 3 un cero. No siendo de esta suerte, le digo al Academico, que mas facil es contar una por una las once mil Virgenes, dando sus nombres, y los de sus padres, y abuelos, que señalar treinta Autores Medicos Lulistas: y que quando el Academico señale estos, contra cada uno de ellos señalaré yo trecientos Autores Medicos Hippocraticos. Los pocos que siguen á Lulio multiplican sus Sectarios como el vulgácho las Brujas, que dice que está el mundo lleno de ellas, y apenas en trecientas leguas de tierra parecen diez, 6 doce. Pero multipliquen los Lulistas á sus Cofrades, y Sectarios de Lulio quanto quieran, no pueden evitar la desdicha de no hallar entre todos ellos (qué mayor descredito de una Secta?), no digo dos, tres, peroni aun Autor solo de nombre sobresaliente en la República Literaria.

o Tan infelizmente como se ha visto discurre el Academico en la pretension de la certeza de la Medicina hasta el n. 41, donde repentinamente le vemos pasar de Medico á Genealogista. Presentemos, dice, la Genealogía de la Medicina. Y á qué proposito? Lo primero que ocurre es, que como aquellos Nobles, que no tienen merito alguno personal, solo pueden alegar la generosidad, y virtud de sus mayores para lograr la estimacion que pretenden; asi el Academico, des-

confiando del valor intrinseco de la Medicina, alega la excelencia de su origen, para que quien no la aprecie por util la estime por noble. Pero no es eso. Propone la excelencia de su origen para que creamos que hoy es tan perfecta, cierta, y excelente, como en sus principios: lo que viene á ser lo mismo que querer probar que un tal Fernandez de Cordoba es tan valiente como el Gran Capitan, porque desciende del Gran Capitan. Lo peor es, que ni aun la pretendida descendencia puede probar el Academico.

mete en él, se reduce á esto. El Autor de la Medicina es Dios, quien con las demás ciencias la infundió á Adan. Adan, porque vivió novecientos y treinta años, alcanzó á su sexto nieto Mathusalén. Este alcanzó á Noé por seiscientos años. Noé, viviendo trecientos y cincuenta años despues del Diiuvio, alcanzó á su tercer nieto Heber, en cuyo tiempo floreció Esculapio. De aqui infiere que la Ciencia Medica infusa de Adan, de este pasó á Mathusalén, de Mathusalén á
Noé, y de Noé, ó mediata, ó inmediatamente á Esculapio;
por lo qual concluye muy satisfecho, que viviendo Noé, enseñaba yá Esculapio en la Asyria lo que oyó á sus abuelos,

hijos del susodicho Patriarca.

72 No pára aqui. Sem (prosigue el Academico), hijo de Noé, alcanzó á Levi, Levi al Patriarca Joseph, Joseph á Amran, padre de Moyses. De que se infiere (añade) que con otras tres generaciones se hallan las Ciencias, entre ellas la Medicina, comunicadas al Egypto. Mas porque llegando aqui se le presenta ácia delante un larguisimo intervalo de tiempo, sin vér los organos por donde en él se pudo comunicar á los siglos posteriores la Ciencia Medica de Adan, vea V.md. cómo se socorre en esta angustia. Si permitiesemos (escribe) el decir que en los quatro, ó cinco siglos siguientes se buviera perdido la Medicina, es ciertisimo que renovó Díos las Ciencias en Salomón, como consta de la Sagrada Escritura; por consiguiente renovó la Ciencia Medica. Si havia de parar en esto pudo empezar de aqui, constituyendo por fuente de nuestra Medicina la infusa de Salomón, sin cansarse en texer la série de los Patriarcas, por donde pretende se comunicó la de Adan, en cuya comunicacion se havia de

- EL ACADEMICO CONTRA EL SCEPTICO. hallar la quiebra de quatro, ó cinco siglos; si no es que fuese por ostentar una erudicion trivial, que qualquiera principiante puede adquirir por la letura del Genesis, y el Exodo.
- Mas cómo trahe á nosotros la Medicina infusa de Sa-Iomón? De este modo: Desde acabado, dice, el Templo de Salomón, basta florecer el mas antiguo Pytagoras, ván cerca de quatrocientos años. De este á Hippocrates ván ciento y cincuenta y dos: y juntas las dos partidas, desde la fabrica del Templo Jerosolymitano ván pocos mas de quinientos y cincuenta, en cuyo tiempo yá tenemos en el mundo al Principe de la Medicina Racional, y Dogmatica.
- 54 Dexando á parte las cosas que el Academico escribe de pura imaginacion, como el que Esculapio alcanzó los tiempos de Heber, ó Heber los de Esculapio; en el uso de las mismas especies que le subministrò su poca, ó mucha letura (todas á la verdad bien triviales), manifiesta una gran falta de crisis, ó reflexion; lo que con facilidad se le hará

presente.

Concedase desde luego que á Adan, y Salomón infundió Dios todas las Ciencias; v.g. la Fisica, la Medicina, la que llamamos Historia Natural, Geometría, Astronomía, Musica, y las demás Marematicas. Infierese de aqui que todas se fuesen comunicando á la posteridad; de modo, que podamos lisonjearnos que nuestra Fisica, Geometría, Musica, &c. nos vino por succesion desde Adan, ó Salomón? Delirio sería pensarlo quando sabemos que huvo siglos en que el mundo estaba lleno de una grande ignorancia en orden á estas Ciencias, y que lo que hoy se sabe de ellas se debe á algunos grandes genios que hicieron el primer plantío, y á los que despues, siguiendo sus huellas, le cultivaron. Pues por qué no sucedería lo mismo á la Medicina?

56 Es de creer sin duda que ni Adan, ni Solomón fueron escasos con el mundo de las grandes luces que tenian; pero por mas que procurasen difundirlas, no podian librarlas de la contingencia á que están expuestas todas las cosas humanas. Por mil accidentes puede cesar la comunicacion de las Ciencias de un siglo á otro. Asi se vé que á siglos de mu-

cha cultura se siguieron otros de barbarie.

57 Es palpable esto en la comunicacion de la Ciencia de Salomón. Infundióle Dios á aquel Rey un gran conocimiento de las especies, propriedades, y virtudes de plantas, y animales. Esto es expreso en la Escritura: Et disputavit super lignis à Cedro, que est in Libano, usque ad Hyssopum, que egreditur de pariete: Edisseruit de jumentis, de volucribus, Es reptilibus, Es piscibus (lib. 3 Reg. cap. 4.). Es asimismo expresa en la Escritura la liberal profusion que Salomón hacia de su gran sabiduría, no solo respecto de sus subditos, y patrienses, mas ácia todo el mundo: como tambien la ansia con que acudian de todas las Naciones á lograr tan alto magisterio: Et veniebant de cunctis populis ad audiendam sapientiam Salomonis, E ab universis Regibus terræ, qui audiebant sapientiam ejus.

78 Pregunto ahora: Llegó á nosotros esta Ciencia? Bueno es eso. Ni aun á los que vivian veinte siglos há. Consta esto con evidencia, porque los libros que trataban de plantas, y animales, cuyos Autores precedieron á Plinio tres siglos, ó mas, estaban llenos de horrendas fabulas, como se vé en el mismo Plinio, que las cita, y comunmente las refuta. Hasta Aristoteles huvo una grande ignorancia en orden á la Historia de los Animales. Y las muchas noticias que de esta parte de la Historia Natural nos dexó Aristoteles las debió este á Salomón? No, sino á sus muchas observaciones experimentales, y á los grandes tesoros que expendió Alexandro

para que pudiese hacerlas, como sabe todo el mundo.

pudo imaginar jamás el Academico, que asi nuestro primer Padre, como los Patriarcas, á quienes él pudo comunicarla, tuviesen mas cuidado de transferir aquella Ciencia á la posteridad, que la verdadera Religion, ó el culto del verdadero Dios? Ni aun tanto. Sin embargo, poco tiempo despues del Diluvio empezó á olvidarse la verdadera Religion; y el culto Idolatra tan rapidamente se estendió en breve por el mundo, que en la edad de Abrahan, dice Calmet, á qualquiera parte del mundo, que se vuelvan los ojos, no se vé sino impiedad, y idolatría: Quocumque oculos vertamus, etate Abrahami, nibil utique cernimus in mundo, nisi impium cultum, & idolatriam (Dict. Bibl. v. Idolatria). S. Epifanio, á Tom. III. de Cartas.

50 EL ACADEMICO CONTRA EL SCEPTICO. Sarug, visabuelo de Abrahán, hace primer autor de la Idolatria. Pero por lo menos el que Tharé, padre de Abrahán, fue Idolatra, consta del capitulo 24. de Josué.

60 Muy superficialmente mira las cosas quien no comprehende que muy facilmente se corrompe, y altera la doctrina mas sana, yá por malicia, yá por descuido, yá por la nimia aplicacion á otras cosas. El capricho disparatado de un Principe enemigo de las letras basta á desterrarlas enteramente de su Reyno. De un antiguo Emperador de la China se cuenta que mandó quemar todos los Libros de aquella Nacion. Si Juliano Apostata huviera vivido mas, segun lo que se puede pensar de la disposicion de las causas naturales, y politicas, todos los Christianos huvieran caído en una profunda ignorancia de quanto escribieron los Autores Gentiles; porque aquel Emperador les havia prohibido severamente el uso de sus Libros, y de sus Escuelas. De los Libros de Salomón dice Eusebio, citado por Alapide (3. Reg. 4.), que los mandó

quemar el Rey Ecequias.

Pero lo que mas visiblemente descubre que es un vanisimo sueño, y no merece otro nombre esta imaginada derivacion de la Medicina infusa de Adán, y Salomón á los siglos posteriores hasta el nuestro, es la frequentisima oposicion de los Medicos en la Teorica, y Práctica de su Arte. Manda Galeno derramar á cantaros la sangre: Hippocrates que se dispense con exactisima economía: Helmoncio que no se sangre ni una gota. Pregunto, si Dios infundió á Adán, y Salomón todas tres máximas, siendo entre sí tan opuestas? Galeno manda que en algunas ocasiones se sangre usque ad animi deliquium. Abominan de este decreto, como barbaro, los mismos Medicos que se llaman Galenicos, y jamás le reducen á práctica. Pregunto, si Dios dictó á Adan, y Salomón el que convenía sangrar algunas veces usque ad animi deliquium, y juntamente, que nunca convenía? Hippocrates usaba bastantemente de purgantes. Vinieron despues Crysipo, Erasistrato, y Thesalo, que generalmente los reprobaron. y en nuestros tiempos hizo lo mismo Christiano Kursnero, cuya Diatriba sobre este asumpto aprobó, y elogió Juan Doléo. Pregunto, si Dios infundió à Adán, y Salomón que se usase bastantemente de purgantes, y que nunça se usase de ellos? EnEntre los Modernos unos culpan en las fiebres los Acidos, y quieren que se curen con Alkalis; otros culpan los Alkalis, y quieren que se curen con Acidos; y otros entretanto se burlan de quanto se dice de Acidos, y Alkalis. Infundió tres dictamenes tan opuestos Dios á Adán, y Salomón? Pero en tantas partes de mis Obras tengo mostrado, que no hay cosa alguna bien asentada entre los Medicos, á excepcion de curar las fiebres intermitentes con la Quina, el galico con el Morcurio, la disenteria con la Hipesacuana, y la sarna con el Azufre, ( y aun en estos remedios, en orden al quándo, al quánto, y al cómo hay batallas á cada paso ) que es escusado detenerme mas ahora en cosa tan notoria. Sin embargo, las questiones, que huvo sobre el Antimonio, juzgo que tienen alguna parti-

cularidad por donde merecen especial memoria.

62 Basilio Valentino, Benedictino Alemán, célebre Chymista, 6 Principe de los Chymistas, fue el primero que, discurriendo el modo de prepararle, 6 corregirle, introduxo su uso en la Medicina. Haviendose este despues olvidado, le restituyó Paracelso, á quien siguieron algunos Medicos. Pero no pasado mucho tiempo empezó á padecer este remedio un tal descredito, que la Facultad Medica de París condenó totalmente su uso, declarando por un Decreto solemne que tenia una qualidad venenosa, que con ninguna preparacion podia corregirse. En consequencia de esta declaracion de la Facultad, el Parlamento de París el año de 1566 por Arresto suyo prohibió enteramente á los Medicos de toda la Francia el uso del Antimonio; de modo, que Julian de Paulmier, por haverle administrado algun tiempo despues, aunque era un Medico de grandes cceditos, fue excluído de la Facultad. Sin embargo, algunos Medicos le empleaban secretamente; y creciendo el numero de estos, lograron que se incluyese en el Antidotario, hecho en París por orden de la Facultad el año de 1637. Esto dió ocasion á grandes disputas, dividiendose los mas célebres Medicos de Paris, unos á favor del Antimonio, otros contra él; en cuyo tiempo el célebre Guido Patin, que era uno de los contrarios, hizo un grueso . catalogo de enfermos, á quienes havia muerto este mineral, dando al escrito el título de Martyrologio del Antimonio. Encendiendose mas, y mas de dia en dia el-fuego de la dispu52 EL ACADEMICO CONTRA BL SCEPTICO.

ta, fuè preciso recurrir á la autoridad del Parlamento para que le apagase. El Parlamento decretó que se juntase la Facultad á deliberar sobre la materia. Congregaronse ciento y dos Doctores, y por voto de noventa y dos hizo la Facultad un Decreto, aprobando el uso del Antimonio.

63 Estando tan inconstante la Escuela Medica en lo que debe abrazar, ó repeler, y tan llena de opiniones, yá contrarias, yá contradictorias la Medicina, segun el presente estado; para mantener que esta misma es derivada de la Ciencia infusa de Adán, ú de Salomón, es preciso que el Academico diga una de dos cosas; ó bien que Dios infundió á aquellos dos Sabios sentencias contrarias, ó contradictorias, lo que es imposible; ó bien que les infundió tal, ó tal sentencia determinada; pero no sabemos quál, ni lo saben los Medicos, y por eso batallan sobre quál es verdadera: lo qual siendo asi, con la misma incertidumbre quedamos despues de aquella infusion, que si nunca la huviera habido. Creo yo que los Profesores se correrán de que su Medicina se defienda con tales extravagancias, con las quales peor está que estaba.

De la infeliz prueba á favor de la Medicina que acabo de rebatir, pasa el Academico de golpe á una pepitoria historica, que ocupa no menos que cinco hojas, y que viene al caso para la Medicina como la historia de Gayferos para probar que la Logica es Ciencia. Empieza por un elogio de Pytagoras, donde por haver entendido mal un pasage de Clemente Alexandrino, nos dice que huvo quien soñó que Pytagoras fue el mismisimo Profeza Ecequiél: y parece que aprecia este sueño el Academico, siendo asi que de lo que él dice del año en que Pytagoras pasó, á Italia, y, lo que consta de la Escritura del año en que empezó á profetizar Ecequièl, resulta evidente anterioridad de aquel á este. Nos dice asimismo que Hermipo, citado por Josefo, califica á Pytagoras de excelente en sabiduría, y piedad. El que Hermipo fuese contemporaneo de Pytagoras no lo dixo Josefo. ni nadie; pusolo el Academico de su cabeza; como mas ar-/ riba el que Esculapio fue contemporaneo de Heber. Tampoco dice Hermipo lo de la excelente sabiduría, y piedad de Pytagoras. Esto dicelo el mismo Josefo. Para lo que cita Josefo á Hermipo es, para lo de haver tomado Pytagoras al-

gunas opiniones de los Traces, y de los Judios. Pero quién no admirará que cite el Academico, como palabras literales de Josefo, las siguientes: Multa d'Judais in suam Philosophiam transtulisse; ait Hermippus, no haviendo tales palabras en Josefo? Todo lo que hay de Hermipo en el lugar alegado de Josefo es una fabula, ó delirio de Pytagoras; esto es, que decia este Filosofo que haviando muerto un domestico suyo. llamado Callifonte, la alma de este difunto acompañaba siempre á Pytagoras, y le daba algunos preceptos, entre ellos, que nunca fuese por camino donde huviese caído algun asno. Y inmediatamente pone Josefo estas palabras de Hermipo: Hæc autem agebat, atque dicebat (Pytagoras) Judæorum, & Tracum opiniones imitatus, ac transferens in semetipsum. Y aqui pára todo lo que Josefo copia de Hermipo. A vista de esto qué concepto se puede hacer del Academico, sino que se alucina en quanto lee, y escribe? Ni qué concepto se puede hacer de Pytagoras por lo que de él dice Hermipo, sino que para autorizar su errada doctrina procuraba engañar el Mundo con varias ficciones?

65 Dice mas el Academico, que el Ilustrisimo Caramuél sospecha que Pytagoras no enseñó el dogma de la Transmigracion de las almas, sino que sus Discipulos erradamente lo entendieron asi. Y qué hacemos con una sospecha del Ilustrisimo Caramuél contra lo que deponen uniformes todos los antiguos? Mayormente quando no funda Caramuél su sospecha, si no en que Pytagoras fue un grande hombre; como sino huviese sido un grande hombre Aristoteles, y otros de la antigüedad, aunque abrazaron la Idolatría, error sin duda mas craso que el de la Transmigracion de las almas.

66 Siguese luego que Pytagoras siguió los principios Cabalisticos de la Arismetica (sí haría, y buen provecho le hagan los tales principios Cabalisticos, asi á Pytagoras, como al Academico), y por numeros numerados, no por los numerantes proporcionó la Fisica, &c. Con licencia del señor Academico en la Secta Pytagorica (apud omnes præter Academicum) los numeros numerantes son los principios, los numerados son los principiados.

67 Tras de esto nos viene con la portentosa novedad, de que quien no está instruido en la Cabala numerica de Pyta-Tom. III. de Cartas, D<sub>3</sub> go-

EL ACADEMICO CONTRA EL SCEPTICO. goras, ignora las raíces de las Ciencias ( estrañas idéas tiene el Academico); y trayendo para esto un simil, que viene al caso como los notados arriba, prosigue asi: A este modo los genios superficiales se contentan con formar sylògismos, ignorando las raíces que tienen en el triangulo de ellos, y en el numero de sus principios. Qué farfala es esta? Yá parece que no basta la Cabala Arismetica de Pytagoras para penetrar las raíces de las Ciencias, sino que es menester otra Cabala Geometrica de la invencion del Academico; pues el triangulo no es objeto de la Arismetica, sino de la Geometría. Que esto se escribiese en la Laponia, ó en la nueva Zembla no lo estrañaría; pero que se escriba en España, que esta llena de Escolasticos; esto es, de hombres que saben que la raíz, ó fundamento primordial del sylogismo es unicamente aquel principio per se noto, que sunt eadem uni tertio, sunt eadem inter se, es digno de admiracion. Yo he estudiado tambien un

poco de Geometría, y Arismetica, y acaso algo mas que el Academico, y sé que la Ciencia de triangulos, y numeros es tan del caso para los sylogismos, como la Dioptrica, 6

Catoptrica para sembrar berengenas.

de aquellas transiciones de topetón, que frequentemente usa el Academico, pasando sin preparacion alguna de una materia á otra, que no viene al caso, sin qué, ni por qué nos empuja un Catalogo de Autores que en diferentes tiempos asintieron á los quatro Elementos vulgares. Es verdad que algunos son trahidos por los cabellos; v. g. San Gregorio el Grande, no mas que porque dixo: Sicut in Arte Medicinae contraria contrariis curantur; como si el uso de los contrarios en la Medicina no tuviese lugar, que los Elementos sean estos, ó aquellos, ó los otros. Por ventura los Chymicos, que admiten principios distintos, no procuran disolver lo coagulado, coagular lo disuelto, atemperar los acidos con los alkalis, refrenar los alkalis con los acidos, &c.?

69 Pero pasemos aquella lista de Autores. A qué viene eso? Hay alguno que ignore, o niegue que son, y fueron muchisimos los sequaces de los quatro Elementos vulgares (y aun por eso se llaman vulgares), Ayre, Fuego, Tierra, y Agua? Pues si nadie niega, o ignora esto, á qué proposito es esa lista?

... Mas

70 Mas aunque la lista no es del caso, mucho menos lo es una invectiva que se sigue á ella contra Wiclef, Lutero, y Calvino, porque impugnaron la Theologia Escolastica. Yá se vé que lo hicieron contra razon. Pero á qué viene eso ahora? Qué conexion tiene la Theologia Escolastica, ni con que los Elementos sean tales, ó quales, ni con que la Medicina sea cierta, ó incierta, perfecta, ó imperfecta?

71 Como quiera, este desproposito le ha servido para volver á declarar su ojeriza contra todo libro estrangero; que trate de Physica, que de Medicina, que de Mathematica, pretextandola con aquel ridiculo espantajo de que se puede temer que á vuelta de doctrinas puramente naturales nos sugieran los Hereges sus errores. Sobre que se le repite al Academico, que esa añagaza yá está entendida; que ese es un artificio de muchos, que solo son Filosofos en el nombre, para ocultar su ignorancia. Aun si esta tema fuese solamente contra los Libros de Autores Hereges, pudiera pasar; pero explicandola en general contra los Libros Estrangeros, yá no se puede dudar del fin con que se hace.

72 Corona el Academico esta impertinente invectiva señalando ocho proposiones erroneas (asi las llama), comunes á los nuevos Filosofos, que propone, con las palabras siguientes.

Dicen lo primero, que no hay mas que un principio de todas las cosas, que es el Fiat de la Divina voluntad, y esparcen los Olandeses Libros enteros de esta materia.

Lo segundo dicen, que los cuerpos mixtos, aunque sean de los brutos, solo se distinguen entre sé en la varia magnitud, figura, sitio, textura, quietud, y movimiento de los atomos; esto es, de particulas insensibles de que los suponen compuestos.

Lo tercero, que el calor, y frio, luz, color, sonido, y otros entes que se llaman qualidades sensibles, no son mas que afecciones de sola nuestra mente, y no de los cuerpos mismos que llamamos cálidos, frios, &c.

Lo quarto, que las bestias, y fieras solamente son maquinas como las de los reloxes de campanilla, que carecen de todo sentido, y conocimiento.

Lo quinto, que el entendimiento bumano puede, y debe dudar de todo, exceptuando del pensamiento con que juzga existir.

Lo sexto, que antes de la revelacion de que bay Dios, qual-D4 quiequiera pudiera dudar, si el bombre no fue criado de tal condicion, que por naturaleza se engañe en todos sus juicios, aun en los que le parecen mas ciertos, y evidentes.

Lo septimo, que por ser limitado nuestro entendimiento nada cierto puede saber de lo infinito, y por esa razon que nunca debe

arguir, ó disputar de él.

Lo octavo, que la Fé Divina es la que solamente certifica baver algunos cuerpos existentes; pues á no intervenir la Fé, se pudiera dudar basta del proprio cuerpo que tenemos.

Estas son las ocho proposiones que nota de erroneas el Academico; y en el modo, con que las enuncia, se conoce que

oyó cantar, pero sin entender la letra, ni el tono.

- 73 Lo primero muestra su ignorancia en quanto al hecho, atribuyendo á los Filosofos modernos en comun las ocho proposiciones, siendo la coleccion de ellas propria privativativamente de los Cartesianos, y Cartesianos rigidos, de los quales hay yá muy pocos en las Naciones. Y si no me cree el Academico sobre el corto numero de Sectarios á que está reducido el Cartesianismo puro, crea al mejor Impugnador de Descartes el P. Daniél, que en la pagina 126 (de la traducion de Salamanca) de su excelente Libro Viage al Mundo de Descartes, afirma esto mismo.
- 74 Lo segundo muestra su ignorancia en quanto al derecho, yá calificando todas las ocho proposiciones de erroneas, pues ciertamente no todas lo son; yá entendiendo algunas, y aun las mas muy siniestramente. Lo que voy à mostrar.
- 75 Del modo que enuncia la primera proposicion, bien lexos de ser erronea, es una verdad de Fé Divina; pues de aquella proposicion, no bay mas que un principio de todas las cosas, que es la voluntad Divina, es equivalente esta, solo de la voluntad Divina se verifica que es principio de todas las cosas, que coincide con el omnia per ipsum facta sunt de San Juan. Asi es una verdad muy de Fé el que no hay otro principio, 6 causa universalisima mas que Dios. Supongo que no quiso decir esto el Academico, sino que su intencion se dirigió á aquella maxima de Mr. Descartes, que fuera de Dios no hay sino causas ocasionales; pero no acertó á explicarse.

76 La segunda proposicion (dexando á parte lo de los bru-

brutos, porque esto toca á la quarta) es afirmada por tantos Doctos, y buenos Catholicos, que de ellos se pueden formar docientas Academias, mas numerosas que la nueva de Valencia; y es arrojo capitular de erronea una doctrina seguida por tanta gente honrada. El confundir las particulas insensibles con los atomos solo cabe en quien ignora aun el significado de las mas triviales voces Filosoficas. El que todos los cuerpos constan de particulas insensibles es de la suprema evidencia, porque todos se componen de tales partes sensibles, estas de otras menores, estas de otras, hasta llegar á las insensibles. Lo de los atomos es otra cosa que tiene Secta Filosofica á parte, distinta de la Cartesiana. Algunos Aristotelicos, aunque pocos, admiten los atomos; pero los Cartesianos, nemine discrepante, los reprueban. Sobre lo que reconvengo al Academico con uno de los Articulos que propone el P. Daniél en aquel Tratado de Paz, de su invencion, entre Aristotelicos, y Cartesianos en el Libro citado arriba. El Articulo es como se sigue, pag. 111.

77 Probibiráse igualmente á los Peripateticos el maldesir la Filosofia de Descartes, sin baverse instruido bastantemente de ella, so pena de bacerse, y baver de ser tenidos por ridiculos, como algunos Autores que ban puesto á este Filosofo en el numero de los Atomistas.

78 La tercera proposicion está defectuosa, y aun siniestramente proferida; supongo que no por mala fé, sino por falta de inteligencia. Debiera advertir el Academico que los Filosofos, que niegan las qualidades Aristotelicas, substituyen por ellas un mecanismo que las equivale, para producir en nosotros las sensaciones correspondientes; y estas sensaciones no son afecciones de la mente, de modo, que la mente por ella se denomine cálida, fria, &c. sino que á la mano, al pie, &c. competen estas denominaciones, y la realidad de ellas. Entendiendo de este modo la proposicion, son yá en las Naciones muy pocos los Filosofos que la niegan, en comparacion de los que la afirman. Y debiera bastar para contener al Academico, de modo que no censurase de erronea la proposicion, el que los dos doctos Jesuitas, y grandes Filosofos uno, y otro, el P. Daniél, y el P. Regnault están constantemente por ella, aquel en su Viage al Mundo de Descartes, y

58 EL ACADEMICO CONTRA EL SCEPTICO. este en sus Dialogos Physicos. Cito estos estos Autores, y Libros, porque están yá tan vulgarizados en España, especialmente el primero, que me parece inverisimil que no los haya visto el Academico.

79 La quarta proposicion fue una caprichada de Descartes, que aún siguen algunos Sectarios suyos, aunque pocos. Pero por qué se ha de poner á cuenta de los Filosofos Modernos, hablando de ellos en general, esta caprichada de Mr. Descartes, quando entre los modernos para cada uno que

la sigue hay quinientos que la desprecien?

80 En orden á las proposiciones quința, sexta, y octava repito lo que dixe arriba. El Academico oyó cantar, pero sin entender la letra, ni el tono. De la Escuela Cartesiana viene la duda de que en ellas se habla. Pero qué duda es esta? Es una duda séria, que realmente tenga en suspension, y perplexidad á los Cartesianos? Nada menos. Es una duda como theatral, y de mera apariencia, destinada á sujetar á nuevo examen aquello mismo que se tiene por cierto, para asegurar, ó comprobar mas su certeza; al modo que los Logicos usan de los Entes de razon, empleando la ficcion para descubrir la verdad. O por usar de un exemplo mas justo, al modo que en la question, que Santo Thomas propone 1. part. quæst. 2. art. Utrum Deus sit, suena duda de la existencia de Dios, pues de lo que se pone en utrum parece que se duda; y la entrada del articulo Ad tertium sic proceditur: videtur quod Deus non sit, suena á disenso; sin que por eso se pueda decir que Santo Thomas dudó nunca de la existencia de Dios.

81 Creo que Descartes se explicaría mejor si dixese, no que pretendia que se dudase de la cosa, sino que se prescindiese de la certeza. Que esto solo quiso decir no tiene duda, y creo tambien que se explicaría asi, si fuese Escolastico.

82 Yerra tambien mucho el Academico en atribuir á los Filosofos que proponen aquella duda, ó dudas, el que digan que solo se puede salir de ellas, suponiendo la Fé Divina, ó la revelacion de la existencia de Dios. No hay tal. Lo que dicen es, que no podemos asegurarnos de que haya algunos cuerpos existentes, sino por la evidencia natural que tenemos de que hay Dios, y que este Dios es tal, que nec fallere potest, nec falli. Pues si se hiciese la hypothesi imposible de que

que no hay Dios, y consiguientemente que el hombre fue hecho por el concurso casual de los Atomos, como ponia Epicuro, podrian concurrir los Atomos á formar su celebro tan despropositadamente, que al hombre pareciesen evidencias los mas crasos errores; como por una inversion, ó turbacion accidental de este organo sucede á muchos locos. Del mismo modo, aun suponiendo que hay Dios, si se hace la otra hypothesi igualmente imposible de que este Dios no es infinitamente bueno, antes capáz de engañar, se sigue de ella que pudo formar mi celebro de modo que no me represente sino falsedades, y quimeras.

83 Entiendase lo dicho como una mera explicacion de lo que sienten los Cartesianos sobre esta materia, para obviar á la siniestra inteligencia del Academico, y de otros que se meten á impugnar, y aun á insultar á Descartes, sin entender mas de la doctrina Cartesiana, que yo de la lengua China; mas no como que yo apruebe el nuevo método demonstrativo de Descartes, que poniendo por preliminar aquella duda universal, ó abstraccion de toda certeza, empieza por la demonstracion de la existencia, para tomar de este principio las

pruebas de todo lo que juzga demonstrable.

84 La septima proposicion ni está afecta al Cartesianismo, ni á otra Secta alguna. Solo es de uno, ú otro Filosofo, y admite diversisimos sentidos. En alguna manera la prueban los Escolasticos, quando confiesan que los Atributos de Infinidad, y Inmensidad solo se pueden explicar por negaciones que lo son ex modo significandi, por no dár mas de sí la cortedad del humano entendimiento respecto del Ente Infinito. Pero tomada con todo rigor, ó propriedad la proposicion, lo que mas inmediatamente significa es una timidéz respetosa, de quien conociendo quan facil es errar en orden á objeto tan incomprehensible, no se atreve á pasar de aquello que enseña la Fé.

85 Vé aqui V.md. puesto á derechas, y á las claras todo lo que trastornó el Academico, quien no contento con atribuir al comun de los Filosofos modernos algunas idéas proprias de Mr. Descartes, confundió esas mismas idéas; de modo, que no las conocerá el padre que las engendró.

86 Mas yá que le disimulemos todo esto al Academico,

cómo podré yo, por lo que á mí toca, disimularle el visible desproposito de incluir todas estas baratijas en un escrito dirigido singularmente contra mí? A qué proposito vienen las ocho proposiciones que el Academico, por no entenderlas, califica de errores, si minguna de ellas se halla en parte alguna de mis Escritos? A qué proposito estenderse tanto sobre los quatro Elementos, Agua, Tierra, Ayre, y Fuego, no haviendolos yo negado jamás, ni metidome con ellos? A qué proposito dár contra los Systémas modernos, si ninguno de ellos sigo yo? Si á mí me califica de Sceptico, y como tal me impugna, para qué se mete con los Systématicos, y especialmente con Mr. Descartes, el hombre mas distante del Scepticismo que huvo jamás, pues no vió el Mundo Filosofo alguno igualmente resuelto, y decisivo?

87 Mas yá es tiempo de dexarlo. Basta lo dicho para que V. md. haga el debido concepto del Libro del Academico. Lo que he expuesto es la muestra del paño. Todo el -resto de la pieza es de la misma calidad. No se pueden poner los ojos en parte alguna, sin encontrar, ó un pensamiento absurdo, ó una especie que no viene al caso, ó una doctrina siniestramente entendida, 6 una consequencia mal hilada , ó una critica torcida , ó una farfala confusa , &c. Parece á V. md. que un Escrito de tales circunstancias puede tener por Autor al P. Flandes? Yo no lo creeré jamás. No conozco al P. Flandes, ni le havia oído nombrar; por lo menos no me acuerdo, hasta que con ocasion de este Librejo se puso su nombre en la Gaceta. Pero haviendo sido Provincial en una Religion que tanto abunda de hombres Doctos, debo suponer que él tambien lo es, y con alguna distincion. Por consiguiente juzgo inverisimil que sea suya una tan estrafalaria impugnacion. Y aun quando la impugnacion fuese tolerable, no me atrevería yo á atribuirsela; porque esto de procurar el nombre de Autor sin mas coste que el impugnar á otro, es proprio de los pobretones de la Republica Literaria, que solo vestidos de andrajos salen á la plaza; es ser Autor al baratillo: porque aun para impugnar medianamente basta mucho menos que mediana habilidad.

88 Este es mi sentir; y si V. md. no fuere por ahora del mismo, espero que con el tiempo lo sea en vista de nue-

٠., ,

vas, y mas claras pruebas que le daré de que el P. Flandes no puede ser el Autor de esta Obra. Entretanto supliço á nuestro Señor guarde á V. md. muchos años, &c.



# CARTA QUINTA.

RESPUESTA A DOS OBJECIONES.

Escritos que salieron al público contra dos proposiciones, ó maximas mias, los quales, dice, la merecian por su erudicion, su cultura, y su urbanidad. Yo añado que tambien por las circunstancias de sus Autores. El primero fue un joven Jesuita de bellas esperanzas, que presto se desvanecieron con su temprana muerte, muy sentida de mí, porque le estimaba, y amaba mucho, por su Religion, por su nacimiento, y por sus prendas. Este me impugnó en el asumpto de haver preferido, en la linea de Poeta, Lucano á Virgilio. El segundo fue un docto Cortesano, bien conocido en Madrid, y otras partes por sus empleos, por su ingenio, y crudicion. Este combatió la maxima que yo havia procurado establecer, de que la Eloqüencia en ninguna manera pende de las reglas de la Rethorica.

2 Es verdad que ni á uno, ni otro respondí, aunque confieso que uno, y otro, por las circunstancias que V. md. expresa, y la que yo añado, merecieron mi estimacion, y por consiguiente mi respuesta. Por qué, pues, no la di? Dirélo. Por haver conocido con varias observaciones que las respuestas á semejantes Escritos son por la mayor parte inutiles, y ociosas. Y por qué esto? Porque comunmente quando salen las respuestas, yá el público tiene olvidadas las impugnaciones. Si V. md. me dixere que quando las impugnaciones tienen las buenas qualidades que yo confieso en las dos de que se habla, no las olvida tan presto el Público, le responderé que esta V. md. muy engañado, y que no conoce bien la disposicion que para este efecto tiene la mayor parte

de los hombres. Los mas de ellos, por ignorantes, 6 por rudos no conocen la hermosura de las impugnaciones discretas; á que es consiguiente que no pudiendo recibir algun deleyte de su letura, las desechan, y dán de mano por insipidas. Al contrario, ponganles en la mano un papelon inculto, tosco, lleno de insolentes satyras, de sucios dicterios, de viles truanadas, este es el que leen gustosisimos, este es el que aplauden, y este es el que por algun tiempo conservan.

3 Y no para aqui el mal; sino que lo mismo sucede à muchos de aquellos que tienen alguna inteligencia en materia de escritos, supliendo en estos, por la ignorancia, y la rudeza, la envidia, y la malignidad. Pero es punto este, en que, por tener tanto que decir, no diré mas, contentandome con exclamar, copiando à Barclayo en la entrada de su Euformion: Quæ non vidi! quæ non passus sum!

4 Mas al fin, todos estos Escritos, cuyo asumpto es censurar Obras agenas, es de tan corta duración, que el que mas se conserva, en el curso de una Luna absuelve el de su vida. Para qué, pues, se ha de fatigar un Autor en rebatir unos contrarios, que sin causarle mas daño que una leve pasagera inquietud, verá luego sepultados en el olvido? Qué se hizo la multitud de satyras que inundaron la Francia contra el célebre Juan Luis de Balzac? Qué las que se produxeron contra la famosa Madalena Scuderi? Yá no hay memoria de ellas, y las obras de aquel, y de esta subsisten, y verisimilmente subsistirán mucho tiempo con estimacion. Estas censuras son un humo que turba, y molesta un poco, mas luego se disipa. Tal vez sucede, y á mi me sucedió mas de tres veces, que antes de concluir el Autor su Apología yá no hay en el Mundo memoria de la impugnacion.

5 Este fue el motivo de no haver respondido á las dos que V. md. me recuerda. Pero ahora los muchos que tengo para complacer á V. md. me mueven á dár alguna, quando le veo tan deseoso de ella.

6 Y lo primero, por lo que mira al Escrito del Jesuita, yo no veo que este pruebe mas de lo que yo supongo; esto es, que en la disputa sobre preferencia entre Virgilio, y Lucano hay mucho mayor numero de votos por el primero, que por

el segundo; lo que incluye una clara confesion de que la mayor probabilidad extrinseca está á favor de Virgilio; pero con la reserva del derecho que Lucano puede tener á la mayor, ó igual probabilidad intrinseca; la qual es muy compatible con la minoridad de la extrinseca, pues todo el Mundo sabe que multa falsa sunt probabiliora veris.

Digo que el P. Jesuita solo esto probó, pues no produxo otro fundamento á su dictamen que la multitud de Criticos que elevan á Virgilio sobre Lucano, y sobre todos los demás Poetas Latinos. Pero aun de estos pretendo que se deben descartar todos aquellos que quieren humillar á Lucano, y aun degradarle de Poeta, no por otro defecto que la falta de ficcion. Quién no vé que es una question de mero nombre, si se debe llamar Poesía, ó no, una composicion metrica, en que no haya ficcion alguna? Es verdad que Aristoteles dió por inseparable la fabula de la Poesía; pero sin mas motivo que querer que fuese pauta para todos los Poetas Homero. Y por mas que lo haya dicho Aristoteles, el comun modo de hablar está, y estará siempre en contrario. Por ventura no se cuentan, y contaron siempre entre las Obras Poeticas de Virgilio las Georgicas, en las quales no hay ficcion alguna? No está colocado en la clase de los Poetas Lucrecio, que solo escribió una Filosofia que él juzgaba verdadera? Las Satyras de Horacio, Persio, y Juvenal, que no contienen otra cosa que correccion de las costumbres viciadas de aquel tiempo, no están anumeradas á las Obras Poeticas por todo el Mundo? Quién hay que no tenga por Poeticos los Sacros Hymnos de que usa la Iglesia en el Oficio Divino? No llaman todos Poemas la Maria Estuarda de Lope de Vega, y la Auracana de Don Alonso de Ercilla?

Poeta impropriamente el que no finge. Pondré la question debaxo de otras voces, quedando la misma en quanto á la cosa significada. Esto es, quiero considerar á Lucano, no como Poeta, sino como Autor metrico, ó versificante. Como á mi me concediesen que en esta linea tiene iguales, ó superiores primores á los de Virgilio, qué se me dará, ni al mismo Lucano se le daría si viviese ahora, porque le nieguen la qualidad de Poeta? Virgilio versificó ficciones, Lucano rea-

lidades. Como me concedan que la versificacion de este no cede á la de aquel en valentía, en magestad, en la vivacidad de expresion, en la agudeza de la sentencia, en la harmonía, en el entusiasmo, &c. yo dexaré de muy buena gana que á Lucano censuren el vicio de veridico, reservando á Virgilio, y otros la gloria de invencioneros.

9 Vamos yá al segundo Impugnador. Este me acomete con dos argumentos, que á la verdad no impugnan la substancia del asumpto, sino lo que yo escribí de que nunca estudié las reglas de Rethorica; ó si impugnan la substancia del asumpto, solo es por un modo indirecto. Para el primero me supone eloquente en un grado muy alto. Y hecha esta suposicion, procura representar sumamente dificil, y aun imposible haver llegado á esta eminencia sin el estudio de las reglas.

ra consiste en la negacion del supuesto: la segunda en la negacion del asumpto. El supuesto es que soy eloquentisimos elogio que en ninguna manera merezco. El asumpto es que sea, ó imposible, ó sumamente dificil arribar á un grado elevado de Eloquencia, sin estudiar las reglas; lo que tambien niego, y para negarlo me remito á las pruebas que dí quando traté de este asumpto.

11 El segundo argumento propuso el Impugnador, con la satisfaccion de tenerle por totalmente indisoluble. Y aun V. md. en su Carta de algun modo insinúa estár en la misma tinteligencia. Fundale en que en varias partes de mis Escritos cito las Instituciones Oratorias de Quintiliano, el mayor Maestro de Eloquencia que hasta ahora huvo: luego estudié, infiere, las Reglas de la Oratoria en este Autor.

Tambien para este argumento tengo dos soluciones. La primera doy, diciendo, que no es lo mismo leer que estudiar. Y si el Impugnador quiso suponerme de una tan felíz memoria (en que ciertamente padeció engaño, como le padecieron algunos otros) que en mí coincida el estudiar con el leer, añadiré que como las Instituciones de Quintiliano tienen un Indice muy copioso, pude por él buscar una, ú otra especie que necesitaba, sin leer seguidamente, ni aun un capitulo entero de Quintiliano.

Pe-

13 Pero la segunda solucion es mas decisiva, y revuelve terriblemente contra el Impugnador. Para darla supongo una cosa, que sin duda me concederán como ciertisima quantos leyeron mis Escritos; esto es, que si en ellos hay algo de eloquencia, nada son inferiores en ella el primero, y segundo Tomo del Theatro Critico á los que se siguieron despues. Aun creo yo que los que tienen critica fina, havrán reconocido algo de decadencia de estilo en los Tomos posteriores, tanto mas perceptible, quanto mas fue creciendo la edad. Por lo menos yo lo juzgo asi; y aun creo que es preciso que asi sucediese, porque la energía, brillantéz, y vivacidad de estilo piden una especie de vigor en el alma, que succesi vamente se vá debilitando casi á proporcion de lo que cada dia se vá disminuyendo la fuerza del cuerpo. Un Sofocles, que en la edad nonagenaria, ó cerca de ella daba á • sus composiciones dramaticas tanto esplendor, y viveza de espiritu, como en la consistente, se debe reputar por un rarisimo monstruo; mejor diré por un milagro de la naturaleza.

14 Pero adónde voy con esto? Derechamente á mi asumpto. De Quintiliano no havia leído ni un renglon, ni aun visto este Autor por la cubierta, hasta despues de dár á luz el segundo Tomo del Theatro Critico. Compréle el año de 28 en el deshecho de la Librería del difunto Conde de Torrehermosa, y desde entonces le tengo en la mia. Creo basta mi dicho para que esto se me crea; porque, si no estoy muy engañado, por mis Escritos ha conocido todo el Mundo mi sinceridad. Pero si es menester mas prueba, daré una en linea de conjetural bastantemente fuerte; y es, que aunque he citado varias veces á Quintiliano, todas esas citas están en los Tomos posteriores, y ninguna en los dos primeros.

para ninguno de los asumptos, que contienen el primero, y segundo Tomo, hallaría cosa en Quintiliano que me hiciese al caso, les pondré luego delante (y podría otras cosas) lo que este Autor lib. 1, cap. 1, dice de algunas mugeres que fueron eloquentisimas; lo qual me era oportunisimo para lo que en el Discurso ultimo del primer Tomo procuro persuadir de la habilidad intelectual de las mugeres.

16 He dicho que esta segunda solucion revuelve fuerte-Tom. III. de Cartas. mente contra el Impugnador, porque si yo soy eloquentisimo (como él afirma), y esto sin estudiar las reglas de la Rhetorica, como afirmo yo, y de nuevo protesto no haverlas estudiado, ni en Quintiliano, ni en otro Autor alguno; otros, sin el estudio de las reglas, podrán lograr lo mismo. Y para do s asuntos que no son de mucha importancia, basta lo dicho.

Nuestro Señor guarde á V. md. muchos años, &c.

#### **\*\$**

### CARTA SEXTA.

#### SOBRE UNA DISERTACION MEDICA.

UY Señor mio. Recibí agradecido, y leí gustoso la Disertacion impresa sobre el método de curar que V. md. se ha dignado de embiarme, á fin (dice V. md. en la Carta adjunta) de que yo la corrija: expresion que yo entiendo; como debo entender; esto es, como de mera cortesanía; ó quando mas, estendiendo yo quanto puedo su significacion á mi favor, como que en ella se me dá licencia para decir lo que siento sobre el Escrito: facultad de que me aprovecharé, por dár á conocer á V. md. en el uso que hago del favor la estimacion que le doy. Asi propondré á V. md. algo que he notado en uno, ú otro punto de su impreso.

Es verdaderisima la maxima que V. md. propone, como primordial fundamento del método, y en que se estiende mucho, yá explicandola, yá aprobandola; esto es, que el Medico debe proceder como Ministro de la naturaleza, siguiendo sus pasos, imitando su modo de obrar, &c. Pero dos reparos se me ofrecen sobre ella. El primero, que el establecimiento de esa maxima en ningun modo quita las dudas, 6 allana las dificultades que ocurren en la práctica curativa. Esto se vé claro en que los mismos Medicos, que convienen en la rectitud de esa regla, siguen á cada paso rumbos distintos, y opuestos en la curación; lo qual consiste en que los impulsos, con que la naturaleza se esfuerza contra la enfermedad, son por la mayor parte muy equivocos, y asi los interpretan distintamente distintos Medicos, juzgando cada uno que executa lo que la naturaleza le dicta. Quántas veces se juzga conato de la naturaleza el que lo es de la enfermedad! Los amagos de tal evacuacion parecerán á un Medico esfuerzos de la naturaleza contra su enemigo; y á otro esfuerzos del enemigo contra la naturaleza. Tambien sucederá muchas veces proceder la naturaleza con una evacuacion lenta, la qual es conveniente en aquel grado en que la naturaleza la toma: pero nociva, siendo mas acelerada, 6 en mayor cantidad; y imaginando el Medico que ayuda la naturaleza promoviendo la evacuacion, arruinará al enfermo en vez de expugnar la enfermedad. Será aquella lentitud una sabia conducta de la naturaleza, y el Medico la atribuirá á debilidad.

- Asi, Señor, aquella sentencia de Valles: Medici plures curarent, si scirent, se naturæ ministros esse, no me parece que sea de las mas ciertas. Qué Medico hay que ignore que debe obrar como ministro de la naturaleza? Ninguno hay, aun incluyendo los mas ignorantes, que no este imbuido del axioma: Medicina est auxiliatrix naturæ; sin que esto les impida cometer inumerables errores. Qué importa que sepan que deben ser ministros de la naturaleza, si no saben ser ministros, si no aciertan con el ministerio, si pensando que la sirven la atropellan?
- 4 El segundo reparo mio sobre aquella maxima es, que no alcanzo cómo pueda conciliarse con ella aquella sentencia Hippocratica, de que V. md. hace memoria al num. 19. exponiendo las reglas, que de mente de Hippocrates deben observarse en las evacuaciones Medicas, y es tomada del aforismo 23. del libro 2. Et ubi oportet usque ud animi deliquium ducere, & boc faciendum est, si sufficiat æger. Digo que no veo cómo pueda conciliarse este fallo con la maxima de que el Medico debe seguir los pasos de la naturaleza, imitar sus acciones, cooperar á sus designios. El deliquio, ó desmayo no es conforme, antes enteramente opuesto á los designios de la naturaleza; no es obra suya quando arriba á un enfermo, sino de la causa morbifica. Quién dirá que la naturaleza solicita una incoada muerte suya? Bien lexos de procurarla,

la abomina; no la hace, la padece. Luego, ó nunca el Medico debe ordenar evacuacion, que conduzca al enfermo á el estado de deliquio; ó no es verdadera en toda su extension la maxima de que el Medico debe ajustarse á los intentos de la naturaleza.

- yá sé que no han faltado Medicos, que considerando absurda aquella sentencia en el sentido que inmediata, y naturalmente ofrece, han procurado darla exposiciones que la mitiguen. Y aun Cardano reprehendia severamente á Galeno, porque la acetó en su propria, y rigurosa significacion. Pero Señor mio, lo que yo siento de este recurso á interpretaciones violentas, para traher contra el tenor de la letra á buen sentido algunas sentencias Hippocraticas, puede servir, quando mas, para salvar á Hippocrates la reputacion de Sabio; pero dexa sin autoridad sus Escritos en la forma que hoy los poseemos; porque si asentimos á que en varias partes Hippocrates quiso decir cosa muy distinta de lo que suena la letra, solo á uno de dos principios se puede atribuir, ó á que Hippocrates no se explicaba bien, ó á que el texto está viciado: y qualquiera de las dos cosas, que se suponga, induce una desconfianza general de todos sus Escritos; porque en qualquiera parte de ellos pudo suceder, 6 explicarse Hippocrates mal, ó alterarse el texto. De dónde nos constaque no ha sucedido?
- 6 Esta reflexion me conduce naturalmente à lo que he notado sobre la explicacion que en los numeros 9, y 10 dá V. md. al aforismo Hippocratico: Omnia secundum rationem facienti, si non succedant secundum rationem, non est transeundum ad aliud, manente eo, quod ab initio visum fuit. Este es el que yo (en el Tom. V. del Theatro, Disc. 7.) llamé Aforismo Exterminador; y no me retrato de ello, no obstante la reconvencion que V. md. me hace con la otra doctrina Hippoeratica, extraída del libro de Locis in homine: Es semper non sanantem variare oportet modum: Et si quidem pejus reddiderit malum, ad contrarium te converte; si verò ad sanitatem tendat, omninò nibil ab bis, quæ adbibentur, auferre aportet, nec quidquam aliud addere, aut apponere.

7 Dice V. md. en el num. 10. que si yo huviese leído esta doctrina no huviera dado á aquel aforismo el infame

mombre de Exterminador. Antes bien lexos de eso, Señor mio, esta mismisima doctrina fue la que me induxo á desacreditar tan altamente aquel aforismo. Es el caso, que siendo esta doctrina buena, y sana, como yo la juzgo, y debe juzgarla todo el Mundo, es preciso que la contenida en el aforismo sea nociva, y perniciosa. Asi puede V. md. notar que en dicho Discurso 7 del quinto Tomo del Theatro, §. 6, alegué contra el aforismo la doctrina de Cornelio Celso, que V. md. num. 9 dice ser traduccion Latina de la citada de Hippocrates.

8 Pero es esto decir que Hippocrates contradixo en el aforismo lo que havia sentado en el libro de Locis; ó que el aforismo en el sentido en que Hippocrates le produxo sea falso? Ni uno, ni otro. Yo creo que Hippocrates quiso decir en él alguna cosa buena, y acaso la dixo. Pero del modo que hoy tenemos el texto no puede servir sino de ocasionar infinitos, y perniciosos errores, y de hecho los ocasiona. Dice el texto que el Medico, que obra segun razon, (ordenando tal, 6 tal remedio, prescribiendo tal, 6 tal regimen, &c.) aunque no tenga buen efecto, ó aunque el efecto sea contrario á su intento, no debe mudar de rumbo, pudiendo proseguir como havia empezado. Ahora, pues: El Medico. quando empieza á tratar un enfermo, siempre piensa que en los ordenes que dá, aunque en realidad lo yerre, obra segun razon: con que guiado por el aforismo, proseguirá errando, y empeorando mas, y mas la enfermedad. Qué importará que uno, ú otro Autor trayga á algun buen sentido. el aforismo? Los mas de los Medicos no vén esas exposiciones, y arreglan la practica á la letra del texto.

9 No es esto hablar por sospechas, y conjeturas, sino decir lo que he visto, y tocado inumerables veces. Uno de los casos, que ví, fue quien ultimamente me determinó á escribir contra el Aforismo Exterminador. Haviendo enfermado una señorita de esta Ciudad con una especie de dolencia, que por su esencia, y por sus circunstancias, segun mi sentir (que despues aprobó un Medico docto, y confirmó el sucoso) enteramente contraindicaba sangría, resolvió sangrarla el Medico, que la asistía. Vióse al momento el mal efecto de la sangría en la postracion de las fuerzas, y agravacion de los Tom, III. de Cartas.

SOBRE UNA DISERTACION MEDICA. 7Õ

symptomas. Con todo el Medico determinó sangrarla segunda vez para el dia siguiente. Procuré con todas mis fuerzas persuadir á la enferma, á su madre, y á toda la familia que no lo consintiesen. En efecto los reduxe á ello; pero de nada sirvió, porque volviendo el Medico el dia siguiente de mañana, á fuerza de gritos, y protestas se hizo obedecer, y la sangria se executó. Apenas error alguno de los Medicos pudo jamás tener mas funesto, y mas pronto efecto. No bien se hizo la evacuacion, quando se vió casi cadaver la enferma. No contento yo con mis prediques del dia antecedente, bastante de mañana havia repetido el encargo, embiando á decir, que por ningun caso permitiesen sangrarla. Llegó mi aviso al punto que acababa de executarse la sangría: lo qual sabido inmediatamente fui á vér la enferma. Halléla hecha un tronco; esto es, sin habla, y sin movimiento. A mi persuasion se llamó otro Medico de mucho mayor ciencia, y juicio, para que evitase, si era posible, aquel homicidio. En efecto se evitó, por haver caído el error en una edad floreciente, cuerpo robusto, y de bella constitucion. Se evitó, digo, con fomentos, bebidas, y alimentos muy espiritosos. Resta lo que hace mas al caso. Volviendo al Monasterio, encontré en la calle al Médico Sangrador, á quien no pude menos de reconvenir con su yerro en terminos muy fuertes, cargandole especialmente sobre haver pasado á segunda sangria, despues de visto el efecto de la primera. A esto el buen Dotor me salió con el aforismo: Omnia secundum rationem facienti, si non succedat secundum rationem, &c. Lo que en vez de aplacarme, me encendió mas la indignacion, y asi le Volví la espalda sin decirle otra palabra, sino que todos los Tyranos del Mundo juntos no havian muerto tanta gente como aquel aforismo.

10 Ni hay que decirme que solo Medicos muy rudos, y de ninguna opinion caen, abusando del aforismo, en yerros tan enormes. Clama contra esta evasion el suceso trágico del famoso Gasendo. Haviendo caído enfermo aquel grande hombre à los sesenta y cinco años de edad, fueron llamados para su curacion los mas famosos Medicos de París, ó por mejor decir todos los Medicos famosos de aquella Corte. Asi lo afirma su amigo el Docto Samuél Sorbiere en la Prefacion

de Vita. & moribus Petri Gassendi, que hizo para la impresion de sus Obras: Si quid Lutetiæ verè eruditum, & magni nominis fuit inter Medicos, totum illud adfuit sanando Gassendo. Y qué hicieron aquellos Medicos de tanta erudicion, y fama? Imaginando que la enfermedad indicaba evacuacion de sangre, empezaron á sangrar, y prosiguieron sangrando, no obstante estár viendo que asi como se iban repitiendo las sangrías, succesivamente se iban postrando mas, y mas las fuerzas. Reconvinólos con esta experiencia el enfermo para que tomasen otro rumbo. Pero ellos se obstinaron en proseguir por el mismo, no por otra razon, sino porque, omnia secundum rationem facienti, si secundum rationem non eveniat, non est transeundum ad aliud, manente eo, quod ab initio visum fuit. Las sangrías fueron muchas. A la ultima se le sufocó enteramente la voz, para sufocarse luego la vida. Asi se dispuso la muerte de aquel venerable anciano; porque segun el dictamen de los Medicos asi lo havia decretado Hippocrates mas ha de dos mil años; ó como ellos entendian el oraculo del aforismo, su adorado Idolo Coo asi les havia mandado sacrificarle esta noble victima.

mente del aforismo. Pero igualmente sé que son muchos mas los que lo hacen. Estos, encaprichados de que es muy conforme á razon el rumbo que eligieron para la cura, por mal que le suceda al enfermo, le llevan adelante, escusados con la sentencia Hippocratica. Es verdad que para mayor seguidad suya han añadido á la autoridad del aforismo cierta ingeniosa treta que inventaron, y de que usan de tiempo inmemorial á esta parte, echando don ella polvo en los ojos del misero Vulgo.

12 Sucede frequentemente que con los remedios, ó por muchos, ó por intempestivos, una indisposicion leve se hace enfermedad grave. Es natural en estos casos el juicio de que el Medico ha errado la cura. Pero él se precauciona admirablemente contra esta nota, de modo, que hace creer que el empeoramiento del enfermo fue acierto insigne del arte. Dice que con la oportuna aplicacion de los remedios se descubrió el enemigo, que estaba oculto; que se le sacó de la emboscada, donde era inexpugnable, á campo raso, donde

Ľ4

- viendo todos sus movimientos, hay mas comodidad para evitar sus insultos. El haverse encendido mucho mas la fiebre, y agravado á proporcion los symptomas, no fue otra eosa que descubrir, á fuerza de pericia Medica, el enemigo, ó extraherle, digasmolo asi, de sus atrincheramientos, para combatirle libremente. Y es tal la ceguera de los hombres, que con esta trampa entran en mayor confianza, y satisfaccion del Medico.
- tratando (tom. 1, pag. mihi 54,) del método que siguen los Medicos, que en estos tiempos se apellidan Galenicos, donde, despues de proponer lo que suelen ordenar los primeros dias de la enfermedad; esto es, ayudas, xarabes, sangrías, y purgas, prosigue asi: Mox, si fortasse, ut facile est, symptomata ingravescant, malignitatem jam detectam vi medicamenti proclamant.
- 14 Bien creo yo, que hay Medicos tan buenos hombres, que dicen esto con buena fé, y engañan, porque están engañados. Pero esto es lo peor que tiene el caso; porque estando poseidos de este craso error nunca mudan de método; antes procuran siempre con el uso de los mismos remedios descubrir el enemigo encubierto. No sé si la reflexion, que voy á á proponer, servirá algo para su desengaño. Si el descubrir la malignidad de la dolencia en la forma dicha es conveniente, tanto mas conveniente será quanto mas se descubra. Al modo que, quando algunas Tropas enemigas están cubiertas de sus reparos, si es conveniente descubrirlas algo, 6 en parte, derribando una porcion de los reparos, mas conveniente será descubrirlas del todo, derribando los reparos enteramente. Prosigo asi. Si el vér la calentura mucho mas encendida, y mas agravados los symptomas que al principio, es muestra de haverse descubierto al enemigo, que estaba oculto; quanto mas grados de incendio adquiera de ai adelante la calentura, y mas malignidad manifiesten los symptomas, tanto mas descubierto estará el enemigo, ó la malignidad que estaba encubierta. Por consiguiente el enemigo no estaráenteramente descubierto hasta que el enfermo se vea reducido á la ultima extremidad. Luego podrá aplaudirse de sus aciertos el Medico, quando vea el enfermo en ese estado, por-

porque logró la conveniencia de descubrir enteramente el enemigo. Si se me dice que en esa extremidad no solo está el enemigo descubierto, mas tamben triunfante; repongo que quando el ardor de la fiebre, y calidad de los symptomas empiezan á demonstrar malignidad, no solo empieza á descubrirse el enemigo, mas tambien á ganar tierra para lograr el triunfo.

- 15 Todo lo dicho, Señor mio, se dirige á justificar lo que he proferido sobre el aforismo en question. Para que el sea, del modo que está estampado, pernicioso, funesto, y Exterminador, no es menester que Hippocrates le haya pronunciado en algun mal sentido, sino el que se lo dén muchos Medicos. Ni qualquiera buena intencion, que haya tenido Hippocrates quando escribió aquella maxima, es capáz de estorvar el horrendo abuso que infinitos Profesores hacen de ella. Tampoco sirve para estos de correctivo la otra doctrina Hippocratica: Et semper non sanantem variare opertet modum; & si quidem pejus reddiderit malum, ad contrarium te converte. Lo primero, porque muchos jamás leveron esta doctrina; pero el aforismo todos, ó casi todos le tienen en la una. Lo segundo, porque aunque la hayan leído, nunca la aplican al caso en que se hallan; pues, aunque con el método, que siguen hayan empeorado el mal, nunca lo confiesan, y rasa vez lo creen, engañados de aquel falso supuesto que su proeeder no aumentó el mal, sí solo le descubrió. Lo tercero, porque muy comunmente se sirven de otra escapatoria, que es decir, que aunque la enfermedad se haya agravado, siempre fueron utiles los remedios aplicados; porque sin ellos el mal, aunque grande yá, sería mucho mayor. En fin, sea por esto, ó por aquello, el hecho constante es, que rarisimo Medico, por inselices sucesos que tenga, muda jamás de método en el modo de curar ; y todo pende de estár en el juicio de que obra secundum rationem.
- 16 Dexado yá esto, en todo lo demás me parece bonisimo el Escrito de V. md. y muy lleno de oportunas reglas de Practica, sobre que le gratúlo de todo corazon, y le ruego que en la estimacion, que profeso á sus buenas prendas, funde una segura confianza de mi obediencia á sus preceptos, &c.

### CARTA SEPTIMA.

SOBRE LA IMPUGNACION, de un Religioso Lusitano al Autor.

### ILL.Mo SEÑOR.

I Avrá cosa de mes y medio que recibí de V.S.I. la noticia de que en la Gaceta de Lisboa acababa de publicarse un Libro intitulado: Theatro do Mundo visivel, Filosofico, Mathematico, &c. ou coloquios varios en tudo o genero de materias, con as que se representa a fermosura do universo, é se impugnan muytos Discursos do Sapientisimo Fr. Bento Jeronymo Feyjo: cuyo Autor es el muy Reverendo P. M. Fr. Bernardino de Santa Rosa, Doctor en Sagrada Theologia, Calificador del Santo Oficio, &c. Entonces insinué á V.S.I. la baxa idéa que de la Obra me ofrecia el titulo de ella: y quanto mas le medité, tanto mas me firmé en el mismo concepto, diciendo para mí con Horacio:

Quid dignum tanto feret bic promissor biatu?

2 Qué esperanza de cosa buena, ni aun mediana se puede de concebir en esta imitacion, ó translacion ridicula, y pedantesca del titulo de mi Obra principal? Porque yo escriba Theatro Critico Universal, escribe el nuevo Autor Theatro det Mundo visible. Porque yo expliqué el titulo anadiendo: O Discursos varios en todo genero de Materias, explica él el suyo; anadiendo, O coloquios varios en todo genero de materias. Muy pobre Escritor es, quien aun el titulo del Libro ha menester mendigar de otro Autor.

3 Estando yo en el concepto que he dicho, vé aqui V. S. I. que acabo de vér una Carta de un Eclesiastico de bellas prendas, natural de este País, y residente en la Cium dad de Tuy, á un hermano suyo, Monge nuestro, que está estudiando en este Colegio, en la qual hay la siguiente clausula: Dile al Padre Maestro Feyjoó, que en Portagal salió abora á luz un nuevo N. (aqui nombra un Escritor Español de es-

mismos paysanos desprecian, y dicen::: No puedo copiar lo que se sigue, porque no merezco que se haya escrito, y mucho menos que se estampe; aunque no tiene inconveniente manifestar que el fondo se reduce á que los eruditos Lusitanos se impacientan de que uno de su Nacion se haya entrometido á impugnarme; lo que yo no estraño, por las repetidas experiencias, y noticias que tengo de lo mucho que me favorece aquella gloriosa, y sabia Nacion; en cuya aceptacion acaso tendrá la mayor parte, el que sabiendo que he nacido en sus confines, me consideran los señores Portugueses como medio compatriota suyo, y suple la pasion lo que falta á la justicia.

4 Pero no le parece á V. S. I. que este nuevo campeon, que la Carta de Tuy caracteriza nuevo N. es el mismo Autor de que V. S. I. me dió noticia? Yo no puedo poner duda en en ello, pues sobre que aquella expresion es muy conforme á la idéa que dá del Autor la inscripcion de su Libro; si aun tiempo huviesen salido en Portugal dos Impugnadores mios, el que escribe de Tuy, que no puede ignorar el que expresa la Gaceta de Lisboa, por ser esta Gaceta, á causa de la grande inmediacion á Portugal, muy vulgar en Tuy, hablaría

de dos nuevos NN. y no de uno solo.

Vaya ahora otra conjetura en orden á la substancia, y contenido del Libro, que aunque no tan seguramente fundada como la antecedente, hallo en ella un ayre de verisimilitud que casi me persuade como prueba positiva. Discurro havrá visto V. S. I. una excelente Obra, dividida en quatro Tomos de octavo, que salió de Francia pocos años há con el titulo de Spectaculo de la Naturaleza, y ha sido recibida con aplauso de los Eruditos curiosos de todas las Naciones Europeas. Si V. S. I. vió, ó vé esta Obra, hallará que es sumamente adecuado á ella el titulo de Theatro del Mundo visible ; y no menos la substancial circunstancia de representar la bermosura del Universo, porque realmente el Autor Francés no hace otra cosa en todos quatro Tomos, que exponer á los ojos, y mente del Lector el grande Theatro del Mundo visible en toda su extension (del Mundo invisible nada), con bellas reflexiones que muestran la hermosura del todo, y de sus partes. Anado, que lo de Filosofico, Mathematico,

- Sobre la Impugnacion de un Religioso. con su et éxtera, tambien le quadra admirablemente, porque lo mas de la Obra del Francés, con grande exceso, es Filosofico, y Matematico; y el et cætera puede venir á lo que se mezcla en ella de Politico, y Moral. No podremos, pues, discurrir con bastante verisimilitud que el nuevo Escritor Lusitano es un mero plagiario del Francés, que solo puso de su casa alguna diferencia en estilo, y método, y algunas impugnaciones buenas, ó malas contra varios Discursos mios?
- 6 Pero me replicará V. S. I. por qué no podrá ser Autor original el Lusitano? El Theatro del Mundo visible se puede exponer á la consideracion debaxo de muy diferentes aspectos, y representarse su hermosura á muy diferentes visos; así como de qualquiera objeto, segun los varios puntos de vista de donde se mira, se pueden hacer distintas pinturas, todas buenas, y todas originales. Pudo, pues, muy bien el Autor Lusitano, debaxo de un titulo adaptable á la Obra del Francés, formar otra diferente, y muy original.
- 7 Esto está muy bien discurrido; y me hiciera algunafuerza, si en el mismo titulo no reconociese señas de Autor pobre, mendigo, y plagiario. Si aun los pocos, y pequehos renglones, de que consta la inscripcion, no pudo componer sin aranar la mitad de la mia, qué se puede esperar en el cuerpo del Libro? Pero la peor seña está en aquella infeliz addicion: T se impugnan muchos Discursos del Sapientisimo Fr. Benito Geronymo Feyjoó. Los Impugnadores, Ilustrisimo Señor, son la gente mas miserable que hay en la Republica Literaria. Son estos unos pobres, que á falta de fondo proprio trabajan en el ageno: unos desnudos, que no teniendo tela para vestirse, se cubren con hilachas, y arapos recogidos aqui, y alli: unos infelices, cuyo caudalejo se reduce á unas tristes raeduras que sacan de las monedas de plata, y oro que pueden haber á las manos. Lo peor es, que quanto está en ellos las alteran, y destruyen, porque son como unos Alquimistas al revés. La Alquimia de los metales baxos, como hierro, plomo, y estaño pretende hacer plata, y oro: estos de la plata, y oro; esto es, de los Escritos mas preciosos pretenden hacer hierro, estaño, y plomo, procurando envilecerlos con sus imposturas; porque es 1.00 muy

muy comun en ellos suprimir, ó alterar las pruebas, truncar pasages, interpretar siniestramente las voces, ocultar, ó dexar entre renglones todo aquello que dá luz clara á las materias, haciendo con estas, y otras fraudulencias semejantes decir al Autor impugnado lo que no le pasó por el pensamiento.

- Mas quando haya impugnadores de mejor fé, lo que es bastantemente raro, no se puede negar, que generalmente hablando, todos los que no dán á luz otros Escritos que impugnaciones, 6 censuras de otros Escritos, son Autores al baratillo; porque esto de impugnar es aun mas facil que pedir prestado; y bien, ó mal, ninguno hay tan ignorante, ó rudo que no pueda hacerlo. Un Barbero de esta Ciudad, y mal Barbero, estuvo para escribir contra mí en defensa de la Medicina; y se huviera salido con ello, si tuviese con que costear la impresion, que fue lo unico que le faltó al pobre para constituirse Autor. Por eso, como escribí en otra parte, el célebre Tragico Racine llama Autorcillos (petits Auteurs) à los que no escriben sino censuras de los que son propriamente Autores. Se puede decir que estos son una especie de ratones racionales, porque su ocupacion es la misma de los ratones, hacer ruido, inquietar, y roer. Hacen ruido en el vulgo, y con el ruido, que hacen en el vulgo, inquietan al que no es vulgo. Unos, y otros se sustententan royendo, mas con una considerable diferencia. Los ratones irracionales roen los Libros por afuera, estotros por adentro: aquellos el pergamino, estes la escritura. Y aun hay entre ellos algunos tan ruines, y malignos; que no solo roen los Escritos, mas aun los zancajos de los Escritores: á lo que nunca llegan aquellas bestezuelas domesticas.
- o Podrá oponerseme á favor del nuevo Escritor Lusitano, que este no es un mero Impugnador, pues el titulo anuncia cuerpo de obra distinto de las impugnaciones, y en que
  estas es verisimil que entran como accesorias, por tocarse
  puntos en el asumpto principal en que el Autor lleva opiniones opuestas á algunas mias. Yá veo que esto bien podria ser; pero dudo que sea, porque abultar el titulo con el
  anuncio de las impugnaciones, significa en ellas algo mas que
  cosa accesoria. Y quando no signifique esto, significa por lo

78 Sobre la Impugnación de un Religioso. menos, que el Autor desconfia del merito de su Obra para el despacho; y para lograrlo se vale del pegote de titulo, que impugna muchos Discursos mios. Este es el artificio de que antes del Lusitano se han valido muchos. Yá en alguna parte he dicho, que soy dotado de una gracia gratis data, de que renunciaria muy gustoso la mitad; y es, que no solo tienen mucho curso mis Escritos, mas tambien mi nombre hace que tengan alguno los de mis contrarios. Son muchos los que no se contentan con saber lo que dice el Padre Feyjoó, ó contra el Padre Feyjoó. De aqui es, que á ninguno de la turba multa de Escritores ramplones del año de 27 faltaron compradores, y letores.

to Este es el concepto, que conjeturalmente pude hacer del nuevo Autor Lusitano. Si por algun accidente llegáre su Libro á mis manos, y me mereciere otro, estoy pronto á hacer publicamente justicia á su merito. Entretanto sujeto este tal qual dictamen mio al de los Eruditos que le leyeren. Nues-

tro Señor guarde á V. S. I. muchos años, &c.



## CARTA OCTAVA.

RECONVENCIONES CARITATIVAS à los Profesores de la Ley de Moysés,

En respuesta á un Judio de Bayona de Francia.

UY Señor mio: Recibí la de V. md. conducida por Don Lazaro Suarez, Mercader de esta Ciudad, agradeciendo, como debo, las protestas de afecto á mi persona, y estimacion de mis Escritos, que V. md. hace en ella; sin que la circunstancia de profesar V. md. una Religion tan opuesta á la mia, obste á que yo crea aquellas protestas muy sinceras, ni menos rebaxe en mi estimacion su valor; antes en alguna manera le encarece por la parte que significa en V. md. un juicio saperior á las preocu-

paciones vulgares, de las quales es una, harto comun, mirar la diversidad de Religiones como inseparable de la enagenacion de los animos. Error cierto, igualmente absurdo, que nocivo. Es absurdo, porque todos los hombres debemos contemplarnos como hermanos, separando mentalmente los vitcios, y errores de las personas para constituir aquellos, objeto de nuestra displicencia, como estas de nuestro amor. Es nocivo, porque impide, ó debilita en los Profesores de la verdadera Religion los medios para traher á ella á los Sectarios de las falsas; siendo cierto, que como la benevolencia del que exhorta dá una grande energia á la persuasiva, asi su aversion, respecto de aquel á quien pretende convencer, le indispone para la conviccion.

2 No sé si V. md. asentirá facilmente á que yo sigo la maxima propuesta, á vista de se quexa de que los señores Españoles aborrecen el Pueblo de Israel mas que otra ninguna Nacion del Mundo: odio, que V. md. reprueba como injusto, cargando sobre él á los Españoles de la nota de ingratos; por lo que luego añade, que los Cautivos Españoles de Berbería reciben por lo general muchos beneficios de los Hebreos Españoles, residentes entre aquellos barbaros. Yo pretendo al contrario, y haré vér á V. md. que es injusta su quexa.

- 3 Y lo primero, que pudiera notar en la clausula citada de la Carra de V. md. es, dár nombre de Pueblo de Israél á los que hoy profesan la Ley de Moysés. Señor mio, los Profesores de la Ley de Moysés, despues de su dispersion por las Naciones, constituyen Secta, ó Partido, pero no Pueblo; pues no hay en el Mundo Pueblo alguno, que se pueda decir de Hebreos, ó Judios; siendo cierto, que los que hay en varios Pueblos siempre son una pequeña parte respecto del todo; y que sean pocos, ó muchos, nunca dexan de ser considerados como forasteros.
- 4 No ignoro, que el Rabino Benjamin de Tudela, que floreció en el duodecimo siglo, en la relacion de sus viages dice, que hay en la Asia un Reyno entero de Judios, de extension de diez y seis jornadas, gobernado en toda soberanía por uno de la misma Nacion: que el que reynaba en su tiempo se llamaba Anán, y era descendiente de David: que asimismo un hermano de éste, llamado Salomón, domi-

80 RECONVENCIONES A LOS HEBREOS.

naba con total independencia otro Estado; pero anade, que no se podia penetrar á aquellas tierras, por ser preciso para llegar á ellas pasar diez jornadas de desierto. Y en la misma conformidad refiere, que hay otros Estados, ó Republicas puramente Judaycas, mas todas colocadas en sitios inaccesibles. Pero en la relacion de Benjamin de Tudela hay tan crasas fabulas, y errores historicos, chronologicos, y geograficos, que es indigna de toda fé. Qué consideracion merece un Autor, que pone la Escuela de Aristoteles junto á Alexandría de Egypto, y hace á Romulo coetaneo de David, haviendo precedido este Santo Rey al Fundador de Roma cerca de tres siglos, insertando de mas á mas este error chronologico en la ridicula, y extravagante fabula de que Romulo, temiendo una expedicion de David, y de su Capitan Joab, excabó debaxo de los montes una caverna de quince millas de longitud para esconderse en ella? No se echa de vér en esto, que este Autor Judio, por el empeño de honrar á su Nacion, estaba pronto á abrazar qualquiera patraña? Y para conocer, que lo es eso de Estados, ó Republicas de Judios independientes de toda otra Nacion, basta el saber, que nadie hasta ahora habló de ellas sino este Viagero.

5 Yo conozo, que V. md. usa de las voces de Pueblo de Israél por el buen sonido que tienen, como relativas á aquel tiempo, en que esta expresion era muy honorifica, como designativa de una Nacion mas favorecida de Dios que todas las demás del Mundo. Mas no nos detengamos en las voces. Vamos á la substancia.

6 Supone V. md. como un hecho constante, y notorio, el que los Españoles exceden en el aborrecimiento de la Nacion Judayca á todo el resto del mundo. Pero yo creo tener un gran derecho para dudar por lo menos de lo que V. md. supone. Porque, pregunto, qué señas han dado los Españoles de su aborrecimiento á los Judios, que no hayan dado otras muchas Naciones? Supongo, que las expulsiones, y malos tratamientos, que en diferentes tiempos han padecido los Judios en España, juntamente con el desprecio, que acá se hace de la Nacion Judayca, dán motivo á V. md. para la suposicion que hace. Pero haré vér á V. md. que en nada

de esto es singular la Nacion Española. Empecemos por los Romanos.

7 En Suetonio podrá vér V. md. que Tiberio expelió todos los Judios de Roma, con la agravante circunstancia de embiar los Jovenes de esta Nacion á Países enfermizos: Judeorum juventutem per speciem sacramenti in Provincias gravioris cæli distribuit: reliquos gentis ejusdem, vel similia sectantes, urbe submavit. Y que lo proprio hizo despues el Emperador Claudio, de que puede inferirse, que se havian restituído en tiempo de Caligula. Tacito refiere tambien la expulsion hecha por Tyberio, con la circunstancia de haver embiado quatro mil Joyenes á la Isla de Cerdeña, porque podian servir alli de algo; pero haciendose la cuenta de que en caso que muriesen luego, por ser aquella Isla muy insaludable, se podia reputar por una pérdida despreciable: Et si ob gravitatem cali interiissent, vile damnum. Este desprecio, y aborrecimiento de los Romanos á los Judios confirma el mismo Tacito, quando en el Libro quinto de sus Annales Ilama á la Nacion Judayca teterrimam gentem.

8 En Flavio Josefo (que como Autor nacional, y proprio havrá sin duda V.md. leído, siendo tan dado á la letura de los Libros, como me expresa en la suya) vería las horribles carnicerias que en Cesarea, Scytopolis, Ascalón, Ptolemaida, Damasco, y otras partes de la Asia hicieron los habitadores en los Judios; algunas veces, á la verdad, dando ellos ocasion; mas otras sin motivo alguno, mas que la ojeriza comun á

la Nacion Judayca.

9 Si descendemos á mirar una por una las principales Naciones Europeas, apenas se hallará alguna, que no haya explicado su odio á los Judios, no solo igualmente, pero aun mas que la Española. Aquella numerosa Tropa, que el año de 1096 sin Gefe, direccion, ni orden, tumultuariamente se congregó con animo de ir á la conquista de la Tierra Santa, constaba de doscientos mil hombres Franceses, y Alemanes. La grande hazaña de estos fue matar quantos Judios encontraron en los Lugares por donde pasaban.

Felipe VI. se juntó en Francia con el mismo designio, ó pretexto de la conquista de la Tierra Santa, derramando rios de Tom. III. de Cartas.

sangre de esta infeliz Nacion en varias partes, especialmente en Tolosa, y en el Baxo Languedoc. Vease sobre estos dos hechos la Historia Eclesiastica del Abad Fleury en los libros 64, y 92.

No fue menor contra los Judios la ira de los que el año de 1236 se congregaron en algunas Provincias de Francia, tambien con el destino del viage de la Tierra Santa, que ni aun perdonaban á los infantes, ni á las mugeres preñadas.

En tiempo de Ricardo Primero fueron inumerables los Judios que sacrificó á su odio el populacho de Inglaterra, especialmente en Londres, en Yorc, y en otras muchas Ciudades, sin preceder de parte de ellos motivo alguno. Refiere estos dos hechos el Monge Matheo de París, y otros Historiadores Anglicanos.

13 En el Suplemento al tomo 7, num. 6 referi, citando á Juan Christoforo Wagenselio, Autor Alemán, la horrible matanza que hicieron los Alemanes en los Judios el año de 1348, por la pretextada aprehension de que la peste, que entonces se padeció, provenia de que los Judios havian en-

venenado las aguas de fuentes, y pozos.

14 No niego, que en España padecieron sus persecuciones los Judios, pero menos sangrientas que sas expresadas. El Padre Mariana dice, que el Rey Sisebuto los persiguió; pero sobre que parece, que esta persecucion se reduxo á comminarlos con la expulsión de las tierras de España, para obligarlos á recibir el Bautismo; el mismo Mariana anade, que esto lo hizo Sisebuto á persuasion del Emperador Heraelio. Como quiera, esta persecucion no fue particular á España, pues el mismo Autor refiere, que el Rey Dagoberto los arrojó al mismo tiempo de Francia, instigado tambien del Emperador Heraclio, el qual los havia expelido antes de las Provincias del Imperio.

15 En quanto á furores del Pueblo tumultuante contra los Judios solo me ocurren dos casos en España, y uno, y otro muy desiguales en la extension á los que arriba referi de otras Naciones, porque uno fue limitado al Reyno de Navarra, el otro à la Ciudad de Lisboa. Refiere el primero el Padre Mariana, lib. 15, cap. 19; pero con una circunstancia desnuda

de toda verisimilitud. En esta sazon, dice, los Navarros, por tener los Reyes flacos, se alborotaron, y como gente sin dueño se encarnizaron en los Judios, que moraban en aquel Reyno; en particular en Estella cargó tanto la tempestad, que degollaron diez mil de ellos. No pienso, que la poblacion de Estella pase de mil vecinos; ni hay vestigios de que fuese mucho mayor en los pasados siglos: con que aun quando todos en aquel tiempo fuesen Judios, no pasarian los individuos de cinco mil. Ni aun quando debaxo del nombre de Estella se entienda el territorio, ó merindad, de quien Estella es cabeza, es creíble, que en él se anidase tanto numero de Judios. Por lo qual el citado Historiador dificultando el hecho, inmediatamente á las palabras copiadas arriba prosigue asi: Si yá el numero, ó las memorias no ván errados.

16 El caso de Lisboa es el mismo que tengo escrito en el tercer Tomo del Theatro Critico, Disc. 6, num. 42. Pero se debe enmendar alli un yerro; y es, que por equivocacion dixe, que aquella tragedia havia sido ocasionada en la Iglesia Cathedral de aquel Pueblo, no haviendolo sido

sino en un Convento de Religiosos.

17 Puede ser que quando V. md. hizo la suposicion de que los Españoles exceden en el odio de los Judios á las demás Naciones, no tuviese presentes los hechos referidos; sí solo, que en otras Naciones les conceden habitacion, y en España no. Mas á esto tengo mucho que reponer. Lo primero, que la negacion de domicilio no significa odio, pudiendo proceder de otras muchas causas distintas de todo lo que es ojeriza, y aborrecimiento. Lo segundo, es totalmente cierto, que en la expulsion, que se hizo en España de los Judios, unicamente intervino el motivo de zelo por nuestra Religion. Hicieronla los Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña Isabél con consejo del Cardenal Ximenez, todos tres Personages zelosisimos de la pureza de nuestra Santa Fé, y especialmente el Cardenal, hombre enteramente desnudo de todo afecto, ó pasion viciosa.

18 Lo tercero, y principal, expelieron los Reyes Catholicos los Judios de España. Antes los havia expelido de Francia el Rey Felipe el Flermoso. Pensará V. md. al leer esto que propongo la expulsion de Francia solo como em-

RECONVENCIONES À LOS HEBREOS.

pate, 6 compensacion de la de España. No señor. Mucho mas pretendo. La expulsion de Francia fue barbara, cruel, y tyranica. Nada tuvo de esto la de España. No citaré à V. md. para justificacion de uno, y otro sino Autores Franceses. Para lo primero el Abad Fleury en el libro 91 de su Historia Eclesiastica, num. 6, donde dice asi: Queriendo el Rey Felipe expeler los Judios de su Reyno, los bizo prender todos en un mismo dia, que fue el 22 de Julio del año 1306. Y el orden se dió tan secretamente, que casi no percibieron seña alguna. Todos sus bienes fueron confiscados, dexando solo à cada uno el dinero preciso para salir del Reyno, y probibiendoles, pena de la vida, restituirse à él::: Algunos pocos Judios admitieron el bautismo, muchos de los otros murieron en el viage de fatiga, ó de pesadumbre.

cia de España, tom. 3, lib. 9, pag. mibi 650, donde se lee lo siguiente, hablando del Rey Don Fernando el Catholico. El año de 1492 inmediatamente despues de la toma de Granada, por un espiritu de zelo arrojó de sus Estados todos los Judios en numero de cerca de doscientos mil. Otros dicen ochocientos mil. Verdaderamente se censura en esto su Política, porque por esta expulsion perdieron sus Provincias inmensos tesoros,

que los Judios transportaron á otros Paises.

20 Coteje ahora V. md. un caso con otro. En el prime-

coteje anora v. md. un caso con otro. En el primero fue causa de la expulsion una sórdida avaricia, junta con
una cruel inhumanidad. En el segundo fue unico motivo el
amor de la pureza de la Fé, segregado de todo interés humano. El Rey de Francia ganó mucho en la expulsion de
los Judios, porque al mismo tiempo los robó. El Rey Catholico perdió mucho en ella, porque perdió para su Reyno las grandes riquezas, que dejo llevar á los Judios. El Rey
de Francia hizo una gravisima injuria á los Judios, despojandolos. El Rey de España usó de su derecho expeliendolos; porque todo Principe Catholico le tiene para no permitir en su Reyno otra Religion que la suya.

X permitió la restitucion de los Judios á Francia, la qual no lograron en España despues de su destierro. Pero fue aquella restitucion motivada de alguna piedad ? No, sino de me-

ro interés. Felipe el Hermoso los robó al expelerlos: Luis, su succesor, los desfrutó al admitirlos. Cito al mismo Abad Fleury en el lib. 92 de su Historia, num. 16. Son sus palabras: Mas por otra parte permitió, que los Judios volviesen á Francia, de donde bavian sido expelidos, y sus bienes confiscados; de suerte, que no se creía, que buviesen de volver jamás; y esto lo permitió mediante la contribucion, que le bicieron, del dinero que bavia menester para la guerra de Flandes.

22 Vengase ahora V. md. con la quexa de que los Españoles exceden á las demás Naciones en el odio de los Judios. Si V. md. lo mira bien, hallará que otras Naciones, tanto mas aborrecen á los Judios, quanto mas aman el dinero

de los Judios que los Españoles.

23 Y ultimamente le daré à V. md. una brillante prue-ba de que toda la displicencia, que los Judios experimentan en los Españoles, tiene por objeto, no su Nacion, sino su Religion. Esta prueba me la ministra el XIV Concilio Toledano, clebrado el año de 693, en cuyo primer Capitulo, con consentimiento del Rey Egica, se estableció que los Judios, que se convirtiesen á nuestra Santa Fé, quedasen esentos de todo pecho, ó contribucion al Fisco Real. Asi decreta hablando de ellos: Ita nempè, ut quique eorum ad Christum plena mentis intentione se converterint, & Fidem Catholicam, absque aliquo infidelitatis fuco, servaverint, ab omni exactione, quam sacratissimo fisco persolvere consueli sunt, cum bis, que babere poterint, securi, exortesque persistant.

24 De modo, señor mio, que todo esto se reduce á que los Reyes de España, por amar la salud de los Judios, ceden á los gruesos intereses que podian percibir de ellos. Otros Reyes, por amar el dinero de los Judios, no se embarazan en que crean lo que quisieren; y que los admitan, que los

rechacen, todo es á fin de chuparles el jugo nutricio.

25 Por lo que mira á los buenos oficios, que V. md. asegura deben los esclavos Españoles en Berbería á los Judios, posible es que sea asi; y tambien es muy posible, que sea mucho menos de lo que V. md. expresa, por no estár bien informado de lo que en el tratamiento de los Esclavos Españoles pasa en Berbería: Atestiguo (dice V. md.) con los Cautivos, que vienen de Berbería, los beneficios que por lo genetom. III. de Cartas.

ral reciben entre aquellos Barbaros de los Hebreos Españoles, comprandolos á los Moros para librarlos de las Mazmorras en que los meten, y del tyranico trato que les dán, trayendolos á su casa, poniendolos á su mesa, &c.

26 Señor mio, el tyranico trato de los Moros, respecto de los Cautivos Christianos, es mas invencion de Cautivos embusteros, que realidad. Lo que he oído á tal qual hombre de bien, que tuvo la desgracia de caer en manos de Moros, es, que entre ellos sucede lo mismo que entre nosotros; esto es, hay por alla, como por aca, Amos de buena, y de mala indole; y aun los de mala indole casi no la explican jamás sino con la voz, y con el gesto, como el esclavo no haya faltado á la obediencia, cometido delito, ó caído en algun grave descuido. La razon de esto es, que aquellos Barbaros son interesados en la conservacion de sus esclavos, por cuya redencion perciben gruesos intereses; y asi por mala indole, ó por mucha aversion que tengan á los esclavos Christianos, se abstienen de todo tratamiento aspero, que les quebrante la salud, y mucho mas que les quite la vida; porque en lo primero perderian la utilidad del servicio, y en lo segundo el dinero de la redencion. En suma, el Moro de peor condicion, salvo el caso de uno, ú otro rapto de ira, cuida de la vida, y salud de su esclavo Christiano, como acá se cuida de la de un caballo, ú otra bestia, en cuya posesion se utiliza su dueño. Cautivo he visto, que ponderaba el buen trato que le havian hecho los Moros, y experiencias de mucho amor en sus Amos. Y asi es natural que sea, porque los Moros son hombres como nosotros; y no serian hombres, sino bestias, si no les inspirase algun afecto amoroso la gracia, el buen modo, la buena indole, la buena presencia, y sobre todo la habilidad, y buen entendimiento de este, ó aquel esclavo.

27 Lo que algunos Cautivos nos dicen por acá, y creo lo dirán tambien por allá, que padecieron en Berbería alguna grave vexacion por la Fé, es enteramente ageno de verdad. Desde que en Argél se tomó por el mas importante tráfico la pyratería sobre los esclavos, jamás se hizo alli procéso á algun esclavo sobre la creencia, ni violentado á que abandonase su Religion; á menos que él, con algun desorde-

denado proceder, irritase la colera de los Moros, 6 que con Mision, 6 sin ella (esto segundo es mas ordinario), metiendose á predicante, maldixese la Ley Mahometana, 6 á su Autor el falso Profeta Mahoma; en cuyo caso, tratandole como blasfemo, le aplicarian pena capital. Las señales que trahe por acá uno, ú otro Cautivo de haver padecido alguna pena corporal, como la privacion de orejas, la impresion de algun yerro ardiente, &c. y él quiere atribuir á su constancia en la Fé, solo son señales de que cometió algun delito, por donde mereció aquella pena.

28 Tan lexos está de que los Moros, ni con la persuasion, ni con la fuerza induzcan á sus esclavos Christianos á abjurar su Religion, que antes tienen mucho que sentir quando alguno por su maldad lo hace, porque luego las Leyes le hacen libre, y el Amo pierde el esclavo, y su precio.

- 29 Mas es, que los Moros estiman, ó por lo menos hacen confianza de los esclavos Christianos, que vén observantes de su Ley; y al contrario, miran con desconfianza, y ojeriza á los que conocen tibios, ó relaxados. La razon de esto se viene á los ojos. Del esclavo, que es buen Christiano, está asegurado el Amo, que no cometerá con él robo, ó perfidia, pudiendo justamente temer lo contrario del mal Christiano. Es el caso, que los preceptos de la Ley natural son reconocidos de los Mahometanos como de los Christianos. Y por esta razon, como nosotros decimos por modo de adagio, de mal Moro nunca buen Christiano: los Moros dicen, de mal Christiano nunca buen Moro.
- 30 Mas sin embargo de que los Christianos, que son esclavos de los Moros, no sean barbaramente maltrados por ellos, posible es, que los que son comprados por los Judios, experimenten en ellos algo mas de dulzura, yá que no en la substancia, en el modo; porque al fin los Judios son por lo comun para el trato civil mas racionales, y tienen el entendimiento mas cultivado que los Moros. Y si por uno, ú otro hecho particular se pudiese formar concepto en la materia, à mas me estenderia. Digolo, porque conocí á uno, que havia sido Cautivo en Argél, donde despues de ser succesivamente esclavo de tres Moros, fue comprado por un Judio, de quien havia sido tratado mucho mas benigna, y

amorosamente que de los Moros.

Pero lo que se lee en algunos de nuestros Historiadores Españoles, refiriendo la expedicion de Carlos V á favor de Mulei Hacen, Rey de Tunez, despojado por el famoso Corsario Barbaroja, es de mucho mayor consideracion para el asumpto de los buenos oficios, que deben los esclavos Christianos á los Judios en Berbería; porque de dichos Historiadores consta, que un Judio salvó dos veces la vida á muchos millares de esclavos Christianos, á quienes queria degollar Barbaroja. Los mejores Capitanes, que tenia este General en su Exercito, y como tales sus inmediatos subalternos, eran un Judio, llamado Sinaam Smirco, y un Turco, llamado Haidin Calamanos. Estaban á la disposicion de Barbaroja diez mil esclavos Christianos en la Plaza de la Goleta, y quince mil en la de Tunez; y quando vió á Carlos V en disposion de embestir la Goleta, propuso á los dos Capitanes nombrados la determinacion en que estaba de quitar á unos, y otros la vida. Convino en ella el Turco; pero el Judio se opuso tan eficazmente, que retraxo à Barbaroja de aquella cruel execucion. Conquistada por Carlos V la Goleta, y retirado á Tunez Barbaroja, volvió al barbaro designio de degollar los quince mil esclavos, que havia en aquella Ciudad; y segunda vez hallé apoyo en el Ca+ pitan Turco, como contradicion en el Judio, á cuya generosa piedad debieron dos veces la vida los quince mil Christianos de Tunez, como una vez los diez mil de la Goleta.

32 En los dos casos, que acabo de referir, verá V. md; que nada disimulo de lo que hallo favorable á su Nacion en el asumpto que V. md. se propone de constituirla acreedora á la gratitud de los Christianos esclavos en Berbería. Pero tampoco puede dexar de vér V. md. que unos pocos hechos particulares nada prueban en la materia, debiendo suponerse, que en la Nacion Judayca, como en otras, hay algunos sugetos de genio clemente, y benigno para todo el Mundo. La Religion no influye en el temperamento, cuya existencia en el sugeto precede á la Religion. Así se vén en las Religiones falsas sugetos de indole generosa; como en la verdadera algunos de corazon feróz, y sanguinario.

33 Consiguientemente á lo dicho es posible que uno, ú

otro Judio haya, por el unico motivo de compasion, comprado tal qual Christiano á los Moros; mas que esto sea cosa algo frequente no puedo admitirlo. No ignora V. md. que la Nacion Judayca está notada generalmente de muy adicta al interés pecuniario. Asi, exceptuando uno, ú otro caso particular, los Judios en Berbería comprarán los esclavos Christianos, que consideren utiles para su servicio; y qué sé yo si tal vez se comprará alguno con animo de pervertirle.

- 34 Y verdaderamente, señor mio, si los Judios hoy compran los Christianos en Berbería para librarlos del mal tratamiento, que les dán los Moros, muy distintos son de sus antepasados; pues huvo tiempo en que estos compraban los Christianos Cautivos para matarlos. Atróz, y lamentable en extremo es el caso, que refiere en su Chronica el Abad Theofanes, citado por el Cardenal Baronio al año de 614. En la desolacion, que los Persas de orden de su Rey Chosroas hicieron de la Ciudad de Jerusalén, y de toda la Palestina el año quinto del Imperio de Heraclio, llevaron inumerables Cautivos Christianos, los quales luego (en numero de noventa mil dicen algunos) compraron los Judios para matarlos, como de hecho lo executaron. Estas son las palabras de Theofanes: Anno quinto Imperii Heraclii ceperunt Persæ Jordanem bello, & Palæstinam, & Sanctam Civitatem, & multos in ea per manus Judeorum interfecerunt, id est, (ut quidam ajunt) nonaginta millia; isti enim ementes Christianos, prout unusquisque babere poterat, occidebant eos. El Abad Theofanes fue sugeto de ilustre santidad; por consiguiente, no solo es increible que impusiese à la Nacion Judayca tan atroz delito, mas aun que lo refiriese como verdadero, sin estár bien informado.
- 35 Diráme acaso V. md. que los Christianos compensaron ventajosamente aquella barbara ferocidad executada en ellos con la horrible matanza que en varias ocasiones, y Reynos (como yo mismo referí arriba) hicieron en los Judios. Pero repongo que hay dos circunstancias, las quales hacen sin comparacion mas odioso el hecho de los Judios. La primera, que fue meditado, y cometido á sangre fria. La compra, y venta de tantos millares de esclavos sujetos separadamente á un gran numero de dueños, que los aprecia-

rian diversamente, yá segun su codicia, yá segun la calidad de, ellos es negocio, no solo de muchos dias, mas que pide de parte de vendedores, y compradores animo nada alterado, ó furioso. La segunda circunstancia, y que tiene conexion con la primera, es, que la misma calidad del negocio muestra, que los mismos Geses, ó Caudillos de los Judios intervinieron en él, por lo menos con su permision, y aprobacion. A no ser asi, les suera facil contenerlos.

36 Una, y otra circunstancia faltaron en las barbaras execuciones que los Christianos hicieron en los Judios. El vulgacho, arrebatado de un impetuoso furor, cometió aquellas violencias; y el vulgacho solo, no solo sin la aprobacion, ó permision de los Principes, ó Magistrados, ni Civiles, ni Eclesiasticos, mas siempre improbando estos el hecho, y aun castigandolo, quando las circunstancias lo permitian. En Spira padecieron pena capital algunos de los Christianos, que el año de 1096, con ocasion de la Cruzada, se ensangrentaron en los Judios. El Rey Ricardo primero de Inglaterra hizo ahorcar á los que pusieron fuego á las dos casas donde se refugiaron los Judios quando el motin de Londres contra ellos. En el de Lisboa del año 1506 padecieron el ultimo suplicio muchos de los amotinados. v entre ellos dos Religiosos, que con una Cruz delante del populacho furioso le iban capitaneando: profanacion horrible de la Religion Christiana, por el mismo caso que se queria ostentar como acción de un heroyco zelo por ella.

37 Pero lo que á V. md. y á todos los de su Secta debe hacer mas fuerza es, que los mismos Geses de nuestra Religion, digo los Soberanos Pontisces, siempre que se ofreció la ocasion, se explicaron á favor de los Judios, procurando redimirlos de las vexaciones, que les hacia el populacho Christiano.

38 Entre las Epistolas de San Gregorio el Grande se hallan por lo menos quatro, dirigidas á este fin. En la 34 del primer libro, Indicc. 9. con ocasion de aversele quexado un Judio que en Terracina los avian expelido de un sitio donde solian congregarse á celebrar sus festividades,

manda al Obispo de Terracina los desagravie, restituyendolos al mismo sitio, y estorvando que nadie los impida

continuar en él sus solemnidades. Y dá la razon el Santo en esta notable sentencia: Eos enim, qui à Christiana Religione discordant, mansuetudine, benignitate, admonendo, suadendo. ad unitatem Fidei necesse est congregare: ne quos duleedo prædicationis ad credendum invitare poterat, minis, & terroribus repellantur. En la 26 del libro 7, Indicc. 1, manda al Obispo de Palermo haga se les dé satisfaccion á los Judios de aquella Ciudad en asunto de una quexa, que havian dado á su Santidad. En la 58 del libro 7, Indicc. 2, sabiendo que á los Judios se havian usurpado unas Synagogas, y luego se havian consagrado para nuestro culto; despues de tratar el despojo de iniquo, y la consagracion de temeraria, declara no obstante, que estando consagrados los Templos vá no se les pueden entregar á los despojados: pero al mismo tiempo ordena, que se les dé en dinero el valor correspondiente, y que todas las alhajas halladas en las Synagogas se les restituyan en su sér. En la 15 del libro 11, Indicc. 6, porque en Napoles se havia impedido, como en Terracina, á los Judios continuar sus festividades, manda al Obispo Neapolitano, despues de reprehenderle con alguna severidad sobre el caso, no se las estorve en adelante. En la 5 del libro 7 Indicc. 2, porque en Caller un Judio recien convertido, y baptizado, llevando por eompañeros algunos imprudentes Christianos, havia ocupado una Synagoga, y puesto en ella la Imagen de nuestra Señora. y una Cruz: despues de improbar severamente el atentado. manda al Obispo de Caller que quite con todo respeto la Imagen, y la Cruz, y haga restituir la Synagoga á los Judios.

39 El Papa Alexandro II, en una Carta suya, que es la 34, dirigida á todos los Obispos de las Galias, los aplaude por haver protegido á los Judios contra el furor de los Franceses, que iban á guerrear contra los Sarracenos de España. Y dice en la misma Carta, que la guerra contra los Sarracenos es justa, porque estos persiguen á los Christianos; y por la razon opuesta, injusta contra los Judios.

Inocencio II, en Carta escrita el año de 1199, prohibió forzarlos á recibir el Bautismo, turbarlos en la celebracion de sus fiestas, exigir de ellos nuevos servicios, y desenterrar sus cuerpos. Gregorio IX protegió fervorosamente á los Judios en la persecucion que padecieron en Francia por los de la Cruzada el año de 1236, escribiendo á este fin al Rey, y á varios Obispos de Francia.

Lo mismo hizo el Papa Juan XXII en la que padecieron en Francia el año de 1320, por la Tropa que llamaron de los Zagales, que se havian propuesto á la conquista de la Tierra Santa.

El año de 1348, que el rudo, y ciego populacho diéen el delirio de que la peste, que entonces desolaba algunos Reynos de Europa, provenía de que los Judios havian envenenado fuentes, y pozos, y con este motivo hizo una horrible carniceria de ellos, especialmente en Alemania: Clemente VI expidió dos Bulas á favor suyo; de las quales en la segunda mandó á todos los Obispos publicar en sus Iglesias que nadie maltratase en algun modo á los Judios pena de excomunion Pontificia.

40 He puesto todo lo dicho á los ojos de V. md. para que vea quánta diferencia hay entre las violencias executadas por los Judios contra los Christianos, y las cometidas por los Christianos contra los Judios: aquellas autorizadas por sus Gefes; estas improbadas, y aun castigadas por los nuestros: aquellas calificadas por los principales de la Secta Judayca, como meritorias; estas tratadas por los Principes Eclesiasticos, y Seculares, como delinquentes.

41 De modo, señor mio, que á ninguna Nacion, ó Secta se deben imputar los desordenes del ignorante, y ciego Vulgo, quando no solo los superiores, mas aun los doctos, y discretos de la misma Nacion, ó Secta los condenan; pero sí quando los principales, ó los imperan, ó los aprueban por lo menos. En el primer caso estamos los Christianos; en el segundo los Judios. El Vulgo es, con muy poca diferencia, uno mismo en todo el mundo; esto es, ignorante, y rudo en cada individuo; pero quando llega á conglobarse, preocupados los entendimientos de algun error, y agitados los corazones de alguna pasion de odio, ó ira, precipitado, furioso, cruel, y barbaro; y esto sucede principalmente quando juzgan interesarse la Religion en sus violencias. Una furia bestial es entonces para ellos zelo heroyco por la Religion.

- 142 De este mal entendido zelo religioso del Vulgo han nacido muchas ridiculas opiniones, con que los de una Re-:ligion pretenden infamar, 6 hacer odiosos, y despreciables á los de otra, quales son las de que V. md. se quexa en su Carta, inventadas para dár á la Nacion Judayca un caracter especial de horror, y abominacion. La quexa es justa; pero tambien es cierto que unicamente cae sobre el Vulgo. A ningun hombre de buen juicio, y libre de preocupaciones he visto persuadido á esas fabulas. Y por lo que toca á mí, no en una parte sola he manifestado que las tengo por tales. En el Tomo quinto del Theatro Critico. Disc. 5, n. 13, puede vér V. md. que impugno, como error vulgar, el que los Judios tienen cola; y en el numero siguiente demuestro, á mi parecer con evidencia, ser falso lo que tan comunmente se dice que los Medicos Judios quintan; esto es, de cada cinco Christianos enfermos, para quienes son llamados, matan uno. En el Suplemento del Theatro, pag. 177, num. 27, y los dos -siguientes condeno tambien con Thomás Brown, como falsa, la noticia de que todos los Judios exhalan mal olor. Y en la pag. siguiente, num. 30, cito á Juan Christoforo Wagenselio, que defiende á los Judios de la atróz acusacion, que chace contra ellos una gran parte de la plebe, de que matan todos los niños Christianos que pueden; pero dexando lugar á que en tal qual caso particular hayan cometido tales homicidios.
- 43 Mas á la verdad, el que los Judios practiquen esta atrocidad, no es solo la opinion del Vulgo, pues la afirmam algunos Autores nada despreciables; y como en el citado lugar del Suplemento no he explicado mi sentir en orden á ella, sí solo referido el dictamen de otro Autor, lo haré ahora.
- dios varían algo en el modo. Unos dicen lo que yá se ha insinuado, que matan todos los niños Christianos que pueden: otros, que sacrifican uno el dia de Jueves, ó Vierner Santo, ú otro dia de aquella semana. Yo creo, que en esta materia, ni todo es verdad, ni todo mentira. No entraré jamás en que entre los Judios haya estatuto, ó cos-

tumbre autorizada de matar los Christianos que pueden haber á las manos, ó de hacer ese sacrificio, que se dice, por la Semana Santa. Lo primero, porque es increíble que toda una Nacion, y no Nacion barbara, pues habíta, y conversa con tantas Naciones bien cultivadas, ni por error, ni por ferocidad haya convenido en tan horrible establecimiento. Lo segundo, porque si fuese asi, constaría por la deposicion de los Judios, que sinceramente se convierten: lo qual no hay.

- 45 Pero asiento á que esta maldad se ha practicado algunas veces por particulares individuos de la Nacion Judayca, porque algunos hechos de estos se han justificado bastantemente. Gayot de Pitaval en el libro 18 de sus Causas célebres refiere uno acaecido en Metz de Lorena el año de 1669, comprobado con todas las solemnidades del Derecho. El caso fue, que un Judio, llamado Rafaél Levi, hurtó un niño Christiano; y luego que empezaron á aparecer indicios contra él, dispuso, que llevando el niño á una selva, alli le matasen, y destrozasen, de modo, que pareciese haver sido despedazado por alguna fiera. Pero convencióse enteramente el robo, y el homicidio, y Rafaél Levi fue quemado vivo. Verdad es que del proceso no consta que el robo se hiciese con intencion del homicidio, pues pasaron dos meses y medio entre uno, y otro, á cuyo plazo se reconoció que el niño estaba recien muerto; antes parece fue casualmente el homicidio ocasionado del deseo de ocultar el robo.
- 46 Si estos casos son muchos, ó pocos, mas, ó menos frequentes, quién podrá determinarlo? El Abad Fleury, despues de referir en el Tomo 15, y en el 18 de su Historia Eclesiastica varios hechos de estos, unos acaecidos en el XII siglo, otros en el XII, añade lo siguiente: Algunos Autores dicen que los Judios cometian estas crueldades para tener sangre de Christianos, y usar de ella para remedios, ó para operaciones magicas; pero las razmes, que dán de esto, son tan frivolas, que me desdeño de referirlas. Por otra parte yo no encuentro alguno de estos bechos apoyado de pruebas incontrastables; y importa poco verificarlos, sino es que sea por causa del culto de estos pretendidos Martyres; porque la Iglesia solo se interesa en convertir á los Judios, mas no en destruírlos, ó bacerlos odiosos.
  - 47 Lo que el Autor dice de el culto de los pretendidos Mar-

Martyres, es relativo á la noticia que antes havia dado de haverse venerado, y dado culto como á verdaderos Martyres á algunos infantes, que se creía haver sido muertos por los Judios. Lo de que no encontró alguno de aquellos hechos apoyado sobre pruebas incontrastables, nada infiere positivamente á favor de los Judios. Leeria sin duda en varios Escritores los hechos, y no las pruebas; porque lo comun de los Historiadores es referir aquellos, sin especificar estas. Mas pues huvo pruebas incontrastables del hecho de Metz de Lorena, es verisimil que las huvo en algunos otros. Bien que es igualmente verisimil, que por el grande odio, que la Plebe Christiana profesa á los Judios, á que es consiguiente igual inclinacion á calumniarlos, una gran parte, 6 la mayor de aquellos odiosos hechos fuese impostura, y no realidad. Y qué mucho? Es tan ignorante, y rudo el Vulgo, que muchas veces piensa hacer obsequio á la Religion, acusando por levisimas conjeturas de algun delito enorme á los Judios; y tambien juzga hacer obsequio á la Religion, crevendo á los acusadores. Tal vez calumnias semejantes proceden, no de ignorancia, sino de mera malicia sugerida del odio. De lo qual el mismo Abad Fleury refiere algunos exemplos.

- 48 En Heirmiburg, Lugar de la Diocesi de Pasau, el año de 1338, ó poco antes, un Sacerdote colocó en la Iglesia una Hostia bañada en sangre, mas no consagrada, persuadiendo al Pueblo que la sangre havia brotado milagrosamente de las heridas, que le havia dado un Judio; y confesó despues en presencia del Obispo, y de otras personas fidedignas, que él mismo havia ensangrentado la Hostía, y forjado la calumnia por el odio que tenia á los Judios. Y porque la Hostia dentro de poco tiempo se halló medio comida de insectos, otro Sacerdote quiso mantener la impostura, colocando en lugar de ella otra enteramente semejante. Estas calumnias descubiertas no quitaron que en Pulca, Lugar tambien de la misma Diocesi de Pasau, poco despues se formase otra igual. Un hombre lego mostró una Hostia ensangrentada, diciendo que la havia hallado debaxo de paja en la calle delante de la casa de un Judio; y el Pueblo, suponiendo, sin mas examen, que de los sacrilegos golpes RECONVENCIONES À LOS HEBREOS. del Judio havia resultado la sangre, se arrojó sobre los Judios, y mató á muchos. Pero las personas de mas juicio, añade el Autor, juzgaron que mas se bacia esto por pillar sus bienes, que por vengar el pretendido sacrilegio.

49 Asi sucede siempre que hay alguna acusacion falsa contra los Judios. Solo alguna porcion del Vulgo Christiano es autora de ella, y siempre los hombres de juicio la imprueban, y condenan. Yo tendré por delitos suyos verdaderos aquellos, que judicialmente constaren, como el de Metz de Lorena, dando siempre por inciertos los que no tienen mas

fundamento que rumores populares.

yá solo resta un punto de la Carta de V. md. sobre que decir algo, que es lo del Talmud. Este nombre se dá a una compilacion de toda la doctrina Judayca, que hizo la primera vez Judas, hijo de Simon ciento y cincuenta años despues de la ruina de Jerusalén, y despues en distintos tiempos fue aumentada por otros Rabinos. Pretende V. md. persuadirme, que esta es una obra muy buena, y esenta de todo error. Y porque el testimonio de un Judio, y aun de mil Judios, en la materia es de ningun peso, me cita á favor de ella un Autor Catholico; esto es Galatino, que hablando del Talmud, dice ser obra muy excelente, y digna de ser estudiada en las Universidades, y Colegios de la Christiandad.

of Si Señor, Pedro Galatino, á excepcion del clogio de ser el Talmud obra muy excelente, dice lo demás que V. md. expresa. Pero tambien es cierto, que esta es una extravagancia de Galatino, de que se rien los demás Autores Catholicos, entre ellos Sixto Senense, hombre sin controversia mucho mas docto que el Galatino, mucho mas inteligente en la lengua Hebrea, y mucho mas versado en el Talmud, como quien havia profesado la Religion Judayca, hasta que le convirtió el Santo Pontifice Pio V antes de ser Papa, ni Cardenal. Proinde (son palabras de Sixto Senense en el lib. 2 de su Biblioteca Santa, litt. T.) non possum b c non magnopere mirari inane studium Petri Galatini ex Ordine Minorum, qui cum, in primo de Arcanis Catholicae veritatis libro, defensionem Talmudicorum voluminum suscepisset, in eam vanitatem devenit, ut non solum affirmaverit, Talmudica opera

In lutinum verti oportere, & publicè in Scholis Christianorum explicari, sed hoc ipsum conatus fuerit astruere auctoritate Clementis Papæ V. &c.

- el Talmud, en vez de ser una obra excelente, es una obra pestilente, que abunda de impiedades, y delirios; pues demás de las blasfemias, que contiene en orden á Christo Senor nuestro, las quales son tan horrendas, que el Autor no pudo resolverse á escribirlas por no horrorizar á los letores, contra Dios, contra la caridad, contra algunos Santos del Viejo Testamento, contra la misma Ley de Moysés; profiere desatinos Theologicos, Historicos, y Morales, iguales á los que tienen admitidos las Naciones mas barbaras del Mundo. Referiré aqui algunos, con la advertencia de que Sixto Senense, de quien los copio, cita para cada uno de ellos, con toda puntualidad, el lugar del Talmud, donde se halláre.
- 53 Dios, antes que criase el Mundo, por no estár ocioso, se ocupaba en formar varios Mundos; los quales destruía luego, y volvia á fabricar, basta que aprendió á bacer el Mundo, que boy tenemos.

Dios ocupa siempre las tres primeras boras del dia en la leccion de la Ley Judayca.

Haviendo subido Moysés una vez al Cielo, balló á Dios escribiendo acentos en la Sagrada Escritura.

Dios, el dia primero del Novilunio del mes de Septiembre juzga todo el Mundo; y en los diez dias siguientes de la misma Luna se aplica á escribir los justos en el libro de la vida, y los malos en el libro de la muerte.

Tiene Dios cierto lugar separado, donde en determinados tiempos derrama copiosas lagrimas, y se aflige por baver, airado contra los Judios, destruído el Templo de Jerusalén, y esparcido por la tierra su Pueblo.

Dios mandó al Pueblo Judayco, que en cada Novilunio baga un sacrificio, para expiar el delito, que Dios cometió quando dió al Sol la luz, que injustamente quitó à la Luna.

Siempre que Dios trabe á la memoria las calamidades, que padecen los Judios oprimidos por las Naciones, derrama dos lagrimas en el Mar Oceano, y dolorido, se golpea el pecho con ambas manos. En otro tiempo Dios, en las tres ultimas boras del dia, se entretenia jugueteando con un pez de portentosa magnitud, llamado Leviatban, basta que indignado contra el (no se sabe por qué), le mató, y saló sus carnes para darlas á comer á los Santos en la vida venidera.

Haviendo el Angel Gabriél cometido un delito grave, mandó Dios azotarle con unas disciplinas de fuego.

Adán tuvo concubito con todas las bestias de uno, y otro se-

xo, sin poder satisfacer su apetito basta que usó de Eva.

El Cuervo, que Noé despachó del Arca, resistia salir de ella por el temor de que, en su ausencia, Noé adulterase con la Corneja, que era su consorte.

David no pecó, ni en el adulterio, ni en el bomicidio; y

qualquiera que diga que pecó, es Herege.

Las almas de los bombres pasan de un cuerpo á otro debasco de esta ley: que si la alma pecó en el primer cuerpo, pase al segundo: si peca en el segundo, pase al tercero; y si tambien peca en éste, sea arrojada al Infierno.

La alma de Abél pasó á Setb, y la alma de Setb á Moy-

sés.

Las almas de los bombres indoctos en la resurreccion no reeibirán sus cuerpos.

El que orare vuelto al Mediodia, conseguirá sabiduría; y

riqueza el que orare al Septentrion.

Si alguno pasáre debaxo del vientre de un Camello, ó por entre dos Camellos, ó por entre dos Mugeres, jamás podrá aprender algo del Talmud.

Si alguno negáre los Libros Talmudicos, niega el mismo Dios, El Rabino, que no tuviere odio mortal á su enemigo, y prosuráre vengarse de él, es ándigno del nombre de Rabino.

Mayor castigo merecen los que contradicen las palabras de los Escribas, que los que contradicen las de la Ley Mosayca, á las qualer el que contradixere puede ser absuelto; pero el que contradice las palabras de los Rabinos, irremisiblemente debe morir.

Si los testigos fueren convencidos de falsedad, deben ser castigados con la pena de Talion; mas si sucediere, que el que fue injustamente acusado, sea condenado, los testigos deben ser enteramente absueltos. Aquel, á quien la mayor parte de los Jueces condenáre á muerse, debe morir; mas si todos los Jueces unanimes convinieren en su condenacion, sea absuelto.

Si alguno balláre bolsa con dinero en lugar público, y supiere que el dueño de ella yá desesperó de ballarla, no está obligado á la restitucion.

54 Omito otros muchos insignes disparates, y especialmente lo que el Talmud dice contra los Christianos, porque estoy en animo de dár esta Carta á la estampa. Los que manejan los Libros pueden verlo en el lugar citado de Sixto Senense; y el Vulgo mejor es que lo ignore, porque rata, ó ninguna vez usa bien de tales noticias.

55 Ahora bien, señor mio, contra el testimonio de Sixto Senense no hay réplica, que pueda ser admitida, porque sabemos muy bien, que este Autor fue sincerisimo, y religiosisimo: manejó el Talmud con gran cuidado, y era pe-

ritisimo en la lengua Hebrea.

nes violentas de los desatinos Talmudicos. Y aun me parece, que V. md. significa eso, quando se ofrece á embiarme algunos de los Emblemas del Talmud con su declaración, probudos por la Santa Escritura, y que veré la diferencia de su significado á lo que suena la letra. Señor mio, el explicar errores, es cosa facil. La dificultad está en dár explicación que deba, ó pueda ser admitida; esto es; natural, y no violenta. Y yo me atrevo á desafiar á V. md. y á todos sus Rabinos, sobre que no me darán exposición alguna de los errores Talmudicos citados, que no sea muy forzada, é incongruente á la letra del texto.

57 Lo que yo entiendo en esto es, que los Rabinos de estos ultimos siglos son mucho mas instruidos, y cultivados que los de los siglos anteriores, y por tanto reconocen los errores, y extravagancias, que hay en el Talmud; pero no atreviendose á combatir derechamente la autoridad de esa coleccion, que hallan tan establecida por sus mayores, y tan reverenciada como sacrosanta del Pueblo, tomaron el sesgo de exponer como pudieron aquellos delirios, trayendolos á sen-

tidos estraños, en que dexan de ser delirios.

#### 100 RECONVENCIONES A LOS HEBREOS.

58 El que los Rabinos antiguos, que existieron en los nue-Ve, 6 diez primeros siglos del Christianismo, fueron unos hombres ignorantes, credulos, supersticiosos, que adoptaban como tradiciones legitimas los mas ridiculos cuentos de viejas, consta, no solo de los que esparcieron en los libros, de que se formó la coleccion del Talmud, mas tambien de otros muchos, los mas impertinentes del Mundo, que amontonaron en sus exposiciones de la Biblia, y de que hacen memoria los Expositores Christianos, que leyeron los Comentarios Judaycos de la Escritura. Mas despues del siglo decimo parecieron los Rabinos Natán, Abenezra, Abrahan, Hallevi, Moysés Maymonides, Joseph Kimchi, y sus dos hijos David, y Moysés, Salomón Jarchi, Abrabanél, y otros que miraron con algun desengaño las mas groseras ficciones Judaycas; pero con mas luz que todos los demás Moysés Maymonides, de quien se dice vulgarmente haver sido el primero entre los Judios, que dexó de decir necedades. Fue este un hombre de extraordinaria capacidad, de quien Vosio afirma, que fue eminente en la Literatura Hebrayca, en la Jurisprudencia, y en la Medicina tambien, y en la Matematica; y de quien dice el Doctisimo Obispo Huet: Inter Judeos quotquot à Mosis ætate floruerunt, doctrinæ, & ingenii gloris præstantissimus Rabbi Moses Ben Maimon. Donde advierto, que Maymonides, y Ben Maimon significan una misma cosa; esto es, bijo de Maimon.

for Este Rabino, pues, abrevió el Talmud, purgandole de la mayor parte de sus quimeras; y en otra obra expositiva de la Escritura, atandose al texto, aunque usa muchas veces para su explicación de la Filosofia Aristotelica,
hace guerra declarada á las ridiculas tradiciones de su gente: por lo que la mayor parte de los Judios conspiraron contra él, como un enemigo de su Religion; pero los Judios Españoles estuvieron de su parte, ó yá por pasion nacional, porque este famoso Rabino fue natural de Cordoba; ó yá porque los Rabinos Españoles eran en aquel tiempo mucho mas
habiles que los de las demás Naciones, como quienes tenian
abierta para su estudio la grande Escuela Arabiga de Cordoba. En efecto, en el mismo siglo (que fue el XII) florecieton otros dos famosisimos Rabinos Españoles, Abenezra,

y muy probablemente tambien Joseph, y David Kimchi. 60 Como quiera, los muchos enemigos, que tuvo Moysés Maymonides, no estorvaron, que con el tiempo triunfase de todos ellos; de suerte, que hoy todos los Hebreos le veneran como el Principe de todos los Rabinos. Asi dice el Obispo Huet, que todos los Judios respetan sus decisiones como oraculos dictados del Cielo: Illius effata baud secus, quam dictata de Celo oracula audiunt. De Optim. Gen. interpretandi. La lastima es, que este grande ingenio dexase intacto el tronco de la supersticion Judayca, contentandose solo con derribar las ramas; ni aun todas esas, segun el testimonio del P. Ricardo Simón. Digo que dexó en pie el tronco de la supersticion Judayca, porque fue hasta la muerte constante profesor de la abrogada Ley de Moysés.

or De lo dicho en esta materia resulta el concepto, que insinué arriba. Los Judios modernos por una parte vén que el Principe de sus Rabinos, y otros que le siguieron, han reconocido en el Talmud varias fabulas monstruosas, y maximas iniquas. Por otra parte el interés de la Secta los mantiene en la veneracion del Talmud, como de una cosa muy sacrosanta. Con que, para conciliar uno con otro, recurrieron al medio de trasladar del sentido literal al alegorico, á otro improprio las extravagancias, y errores del Talmud. Pero esto mismo no hace visible la ignorancia, rudeza, y supersticion de los antiguos Rabinos, Autores del Talmud, de modo, que los mismos Judios, si voluntariamente no cierran los ojos, no pueden menos de conocerla? Ciertamente.

62 He dicho, que el interés de Secta mantiene á los Judios en la veneracion del Talmud. Esta obra fue compuesta, y añadida por algunos Rabinos, que existieron en los primeros siglos del Christianismo, y eran entonces los Directores, y Maestros principales de la Nacion Judayca, á quien como tales mantuvieron en su obstinada resistencia á reconocer por verdadero Mesías á nuestro Señor Jesu-Christo. Con que lo mismo sería faltar los Judios á la veneracion del Talmud, por conocer que contiene muchas fabulas, y errores groseros, que confesar, que en su resistencia á venerar como verdadero Mesías al que los Christianos adoran como tal, fueron guiados por unos hombres estupidos, ó halucinadose Tom. III. de Cartas.

102 RECONVENCIONES A LOS HEBREOS. lo que viene á ser lo mismo que confesar, que es falsa, y

erronea la Religion que profesan.

63 No ignoro, que los Judios dicen, que los Rabinos, que compusieron el Talmud, nada mas hicieron, que poner por escrito las tradiciones, que llaman Orales; esto es, que no constaban por escrito alguno, haviendose comunicado de boca en boca desde Moysés hasta ellos, y derivado primeramente de Dios á Moysés. Mas qué importa que digan esto, si los muchos horrendos absurdos, que hay entre esas tradiciones, muestran claramente que no vinieron de Dios, ni de Moysés, ni aun de hombres que fuesen dotados de algun juicio?

64 Señor mio, pues V. md. como me asegura, ha leído mis Escritos, discurro havrá hecho por ellos el juicio, que hacen casi todos los demás; esto es, de que soy perfectamente sincero, y que nunca el odio, el amor, ú otra pasion humana dán impulso á mi pluma; sí solo el puro amor de la verdad, y de que el público la conozca. Buena prueba hacen de esto para V. md. y para todos los de su Secta los pasages que cité arriba de mis Libros, en que defiendo á los Judios de algunas imposturas, con que procuran hacerlos mas odiosos, y abominables muchos de nuestros vulgares. Y esta misma defensa deberá persuadirlos á que de tal modo detesto sus errores, que al mismo tiempo amo las personas; porque qué otro motivo sino este amor podria indueirme á ser su Apologista contra aquellas imposturas?

65 Quisiera yo que V. md. y todos los de su Secta entendiesen, que esta misma buena disposicion de mi animo acia ellos hay en todos los Catholicos de buen entendimiento. Y cómo puede ser otra cosa, sabiendo estos, que nues tra soberana doctrina del precepto de la caridad comprehende á los Judios, como á todos los demás hombres? Si la Nacion. Judayca se hiciese cargo de esto, creo la hallarian mucho menos indocil los argumentos, con que los Catholicos combaten su errada Secta; porque como noté al principio de esta Carta, el concepto que hacen los profesores de alguna Religion, que los de la opuesta los miran con odio, y rencor, influye en sus corazones una aversion capáz de endurecerlos, y obstinarlos, aun quando los de la opuesta los im-

pugnen con clarisimas evidencias.

66 Bien presente tenia esto el Grande Augustino quando nos dió la importante leccion de que en los casos de predicar á los Judios procedamos con tal dulzura, que en la suavidad de la exhortacion conozcan la sinceridad con que los amamos; añadiendo, que en minguna manera los despreciemos, ó insultemos porque ván descaminados; añtes cariñosamente procuremos llamarlos á nuestra compañia, y atraherlos á la senda de la verdad: Hæc, fratres charissimi, sive gratanter, sive indignanter audiant Judai, nos tamen, ubi possumus, cum eorum dilectione prædicemus. Nec superbe gloriemur adversus ramos fractos, sed bumilibus consentientes, non ess cum præsumptione insultando, sed cum tremore exultando, dicamus, venite ambulemus in luce Domini (Tom. 6 in Orat. adversus Judæos).

67 Inducido de este espiritu de lenidad, y amor, quisiera yo representar á V. md. con algunos eficaces argumentos la falsedad de su Secta; pero veo, que esta es materia, no de una Carta, sino de un Libro entero, y Libro grande; quando solo el que se toma del cumplimiento de las Profecías del Testamento Antiguo en Christo Señor nuestro, y en su Iglesia; de la incompetencia de ellas al esperado Mesías de los Judios; si se han de refutar juntamente los vanos efugios, con que estos pretenden evadirse de este invencible argumento, ocupará un volumen mas que mediano. Sin embargo, por via de complemento de esta Carta propondré à V. md. algunos de los capitulos, que no necesitan, ni de mucho aparato de erudicion, ni de largos razonamientos, para convencernos de que ván visiblemente descaminados los que despues de la venida de Christo profesan la Ley de Moysés.

68 El primer argumento á este proposito formo sobre las grandes variaciones de los Judios en orden á su esperado. Mesías. La variacion de alguna Secta sobre qualquiera articulo, que se considera substancial an cella, visiblemente caracteriza su falsedad. De este geneto les para los Judios su prometido Mesías. Esperabanle quando Christo Señor nuestro vino al Mundo, y prosiguieron esperandole por algunos siglos, en cuyo espacio de tiempo varios embusteros de la misma Nacion los engañaton, ostentando cada uno ser el pro-

RECONVENCIONES A LOS HEBREOS. 104 metido Mesías; con que la hicieron objeto de escarnio, y risa, no solo para los Christianos, mas aun para Mahometanos, y Gentiles. Por lo que, pasado un grande espacio de tiempo, cansados, ó corridos de tantas burlas, muchos de sus Doctores empezaron á mudar de tono, afirmando, que yá há muchos siglos que vino el Mesías; pero que está escondido, 6 en el Paraíso Terrenal, 6 en otra parte, suspendiendose su descubrimiento por los pecados de los mismos Judios. Otros hecharon por el efugio, de que la promesa del Mesías no es articulo esencial de la Religion Judayca, la qual por tanto queda integra en lo substancial, aunque sus profesores se hayan engañado en la esperanza de él. Pero sobre que asi estos, como aquellos se apartaron de lo que sobre la materia pensaron casì todos sus mayores (en que es visible la variacion substancial), vino yá muy tarde el recurso á una, y otra solucion; esto es, forzada de las muchas burlas, que yá havian padecido por la esperanza unanime de su venidero Mesías.

69 En el Tomo septimo del Theatro Critico tengo enumerados veinte y quatro impostores, que en diferentes tiempos, desde el primer siglo del Christianismo, hasta fines del proximo pasado engañaron á los Judios, haciendo cada uno el personage del Mesías; de modo que algunos de ellos ar-Fastraron, ó toda la Nacion, ó gran parte de ella, ocasionandole esta errada persuasion gravisimos daños. Y aun á aquella lista puedo afiadir al famoso Cromuél, de quien hago memoria en el Suplemento, pag. 292, porque aunque este no engaño á los Judios, los Judios se engañaron con él, como expango, y pruebo en el lugar citado.

70 Esta esperanza perdurable, á quien sobran meritos para pasar à desesperacion, las contradiciones de unos Judios con otros sobre el mismo articulo; y en fin, las repetidas burlas, que en virtud de su vana esperanza padecieronpor impostores de su misma Nacion, no solo mostraron á las gentes la falsedad de la Religion Judayca, mas tambien representaron sus Profesores à los ojos de todo el Mundo como hombres ridiculos, y halucinados.

El segundo argumento se toma de la comparacion de la Synagoga antigua con la moderna; esto es, de la que pre-- . .1.

redió la venida de Christo, con la que le subsiguió.

O quantum bæc Niobe, Niobe distabat ab illa!

En la Synagoga antigua havia Profetas, y no pocose havia milagros, y muchos; y asi en estos dos grandes favores, como en otros, hacia Dios visible, que miraba al Pueblo de Israél como Pueblo suyo. Pero ahora? Fuimus Troes. Todo se acabó. A los Profetas succedieron Pseudo-Prosetas: á los Patradores de prodigios, Seductores que los prometieron, y no executaron. Tales fueron todos aquellos, que vendiendose por Mesías, ofecian su redencion á los Judios, por medio de portentosas victorias, sobre los Profesores de todas las demás Religiones, parando estas promesas en hacer su opresion mas (lura, y su creencia mas irrisible. No es esto seña clara de que el arbol, que un tiempo produxo tan bellos frutos, y ahora, en vez de profecías, y milagos, solo es fecundo de ilusiones, está enteramente viciado, por alimentarse vá, no del nutrimento saludable de la Fé, sino del jugo adulterino del error?

72 El tercer argumento se deduce del estado aflictivo, y calamitoso en que se halla la gente Hebréa desde el tiempo de la Pasion de nuestro Redentor, hasta ahora; el qual, mirado fuera de toda preocupacion, no puede menos de considerarse como castigo de algun atrocisimo crimen cometido por dicha gente. No es esto decir que, generalmente, las calamidades temporales sean castigo de algunos delitos. Dexa Dios muchas veces, por justisimos motivos, padecer á los buenos, y prosperarse los malos. Las circunstancias son quienes determinan la prudencia al juicio de si la infelicidad mundana es pena del delito, ú ordenada del Cielo por otra causa; y siguiendo esta regla, resueltamente afirmo, que quanto padecen los Judios, se debe mirar como castigo de la muerte que dieron al Salvador, y de su obstinacion en no reconocerla injusta.

73 Diez y siete siglos há que está viviendo la Nacion Hebréa en la mas miserable opresion, que hasta ahora padeció gente alguna; dispersos por el Mundo, sin poder formar siquiera alguna pequeña Republica; aborrecidos, y despreciados como gente vilisima; arrojados ignominiosamente,

106 RECONVENCIONES A LOS HEBREOS.

yá de esta region, yá de aquella; cargados de graves exacciones, y ceñida su libertad con severisimas leyes, donde son consentidos. Así como una calamidad tan larga, y tan funesta es tan particular á los Judios, que no se le halla exemplar en alguna otra Nacion; así es preciso discurrir, que interviene en ella de parte de la Providencia, respecto de los Judios, algun motivo muy particular. Y quál puede ser este motivo particular, sino un delito tan particular á los Judios, que no cayó jamás en él otra alguna gente; esto es, la muerte de Christo?

74 Este argumento, que por sí es eficacisimo, recibe muchos grados de fuerza, observando la diferentisima conducta que Dios tuvo en castigar á los Judios antes, y despues de la venida del Redentor. Antes de ella havia idolatrado varias veces el Pueblo Hebreo; y siendo el crimen de la Idolatría tan horrible, se contentaba Dios entonces con castigos pasageros; esto es, que duraban poco tiempo; pasado el qual, á los azotes succedian los alhagos. Esto consta de varios lugares de la Escritura. Vino el Redentor, y poco despues de su muerte sucedió la ruina lamentable de Jerusalén, á que se siguió la dispersion, y opresion de la gente Judayca, la qual lleva yá diez y siete siglos bien cumplidos de duracion. Qué es esto? Antes duraba el castigo por dias, ó quando mas por años, y ahora por siglos? Mudó Dios de genio? No lo dirán los Judios, pues le confiesan el atributo de la inmutabilidad. Cayeron estos en alguna nueva Idolatría, que, por ser mucho mas torpe que todas las anteriores, mereciese á Dios mucho mas severa indignacion? Bien lexos de eso, desde que vino el Redentor al Mundo, hasta ahora, consta que no idolatró mas la gente Hebrea; antes bien, à costa de mucha sangre suya resistieron los Judios, unicos en esto entre todas las Naciones, conceder al Emperador Cayo el titulo que pretendia de Divino: y antes, por no consentir cosa que contuviese la mas leve apariencia de Idolo, derribaron, y hicieron pedazos la Aguila de oro que Herodes havia colocado en la puerta mayor del Templo. Pues cómo Dios tan moderado antes en castigar la Idolatría de los Judios, hoy que tan constantes están en su Ley de Moysés, los trata con tanta severidad? A la visvista está la causa. Castigólos antes por el delito de Idolarría; hoy los castiga por otro delito mayor que el de Idolatría; por la muerte que dieron al Santo de los Santos, al Hijo de Dios, y tan Dios como su Padre.

75 El asunto del quarto argumento es la adecuada, y puntual correspondencia de la ruina de Jerusalén, executada por los Romanos con la prediccion que Christo Señor nuestro hizo de ella, y se halla estampada en el cap. 19. del Evangelista San Lucas por estas palabras: Quia venient dies in te: & circundabunt te inimici tui vallo, & circundabunt te, & coangustabunt te undique: & ad terram prosternent te, & filios tuos, qui in te sunt : & non relinquent in te lapidem super lapidem, eo quòd non cognoveris tempus visitationis tuæ.

76 En cuyas pocas lineas se expresan con la mas ajustada puntualidad el motivo que huvo de parte de Dios para decretar la destruccion de Jerusalén: el medio que para conseguirla tomaron los Romanos; y ultimamente la total ruina de aquella infeliz Ciudad. El motivo de parte de Dios fue la incredulidad de los Judios: Eò quod non cognoveris tempus visitationis tuæ. El medio de parte de los Romanos fue aquel grande Muro de treinta y nueve estados de circuito, que corresponden á mas de legua y media de las Españolas, (Vease á Josepho, libro 6. de Bello Judaic. cap. 13.) con que se estorvaron las furiosas irrupciones de la guarnicion, y la introduccion de todo genero de viveres: Et circundabunt te inimici tui vallo. Finalmente, la entera destruccion de Jezusalén, que empezó por el incendio del Templo, de alli pasó á la inferior parte de la Ciudad, y ultimamente á la superior: Ad terram prosternent te::: & non relinquent in te lapidem super lapidem.

77 Concluyo yá con un bello paralelo, que hace el Venerable Padre Señeri en el segundo Tomo del Incredulo sin escusa, cap. 14. numer. 12. de las circunstancias que intervinieron de parte de los Judios en la muerte de Christo. con las que ordenó la Divina Providencia en la destruccion de la Nacion Judayca, en que se hace palpable que esta fue

pena de aquel delito.

78 » Si el temor, dice, de las Armas Romanas fue el so consejero de la muerte dada á Jesus, el furor de las Armas "Romanas fue el verdugo castigador de esa muerte.

"Si los Judios le compraron la vida del Redentor al "impio Judas por treinta reales, apreciandole con esto me-"nos que á un vil jumento; los Soldados de la rendicion, y "del saco de Jerusalén tuvieron en tan poco á los Judios, "que no sabiendo qué hacerse de ellos, daban á treinta por ", un real, que aun no llegará á equivaler á la piel del mis-" mo jumento desollado.

"Si los Judios llevaron á Christo por las calles públicas con las manos atadas atrás de las espaldas, como á reo de gravisimos delitos, y le azotaron atado desnudo á una Columna; los Romanos arrastraron por las calles públicas á los mas venerables de aquella detestada Nacion, con las manos tambien detrás de las espaldas atadas á unos con cordeles, á otros con cadenas, y sobre aquellas Plazas tambien desnudos los azotaron hasta hacerlos morir debaxo de los golpes; como despues lo lloró (pero sin entender la causa) Filón Hebreo, mas docto para el bien de otros, que para el suyo.

"Si los Judios crucificaron á Christo sobre el Calvario, "los Romanos les mudaron á los Judios en otros tantos Cal"varios todos los collados circunvecinos, hasta faltar selvas "de que sacar mas patibulos, y suelo sobre que plantarlos."
Esta expresion del Padre Señeri es copiada de Josefo, el qual en el libro 6. de Bello Judaico, cap. 12. dice: Et propter multitudinem (de los Judios crucificados) jam spatium cru-

cibus deerat, & corporibus cruces.

"Si los Judios en el tiempo de la Pasqua cometieron su horrible Deicidio; los Romanos en el tiempo de la Pasqua » sitiaron la Ciudad en que fue cometido; esto es, en el tiempo que, recogida de todos los contornos para la fiesta de » los Azimos la malvada gente, se puede creer que facilmente ilegaría á quatro millones; pues el numero solo de » los purificados, segun la Ley, lo calculó el Historiador » (fosepbo) en dos millones, y setecientas mil personas. De » suerte, que como el cazador no se determina á tirar la » red, mientras la tropa de los pajaros, que aguarda, no » está muy espesa; así parece que la Divina Justicia no cuim dó de dár el ultimo ataque á la impia Caidad, hasta que

» la miró mas colmada de habitadores."

79 Hasta aqui el Padre Señeri. Y hasta aqui yo tambien. Yá dixe arriba á V. md. que para comprehender todos los argumentos, que tenemos contra los Judios, sería necesario un grueso volumen. Yo me he contentado con los pocos que he propuesto, escogiendo, y prefiriendo unas pruebas manuales, y sencillas, cuya fuerza se descubre á primera vista, á otras mas operosas, y eruditas, que así como constan de mayor copia de materiales, son mas ocasionadas á que los contrarios las frustren, confundiendo las especies. Ruego á nuestro Señor con las mayores veras, que por su infinita Misericordia disponga el corazon de V. md. de modo, que mis razones hagan en él la impresion, que yo deseo; ofreciendome con las mismas á servir á V. md. en quanto me ordenáre, &c.



## CARTA NONA.

### SOBRE UN LIBRO NUEVO de Medicina.

TUY Señor mio: Recibí el Libro intitulado: El Medico de si mismo, o Arte de conservar la salud por instinto, traducido del Francés en Español, que V. md. me remite, y cuya Crisis me encomienda, deseando saber mi dictamen en orden à la estimacion que merecen sus preceptos,

Y empezando desde luego á obedecer á V. md. digo lo primero, que no ví hasta ahora Libro donde menos correspondiese al titulo la Obra. Dista lo uno de lo otro lo que el Polo Arctico del Antarctico. No solo hay distancia, sino oposicion, y contrariedad. Significa el titulo, que cada hombre puede curarse á sí mismo, sin mas reglas que la atencion al proprio instinto; pero en todo el discurso de la Obra, bien lexos de dár lugar á que cada uno sea Medico de sí mismo, el pretende ser Medico de todos, proponiendo unas reglas que le dictó su capricho particular.

#### 110 Sobre un Libro nuevo de Medicina.

2 A este fifi instituyó un systéma especial, que consiste en colocar por causa proxima de la mayor parte de las enfermedades las heces detenidas en el intestino colón, constando el qual de varias celdillas, ensenadas, ó plieges, aptas para que en ellos se aniden los excrementos, estos detenidos alli fermentan, y se corrompen, de que resulta exhalar despues unos vapores sutiles, pero malignos, que comunicados á la masa sanguinaria, la inficionan. En consequencia de esto prescribe, como remedios casi universales, la dieta, la purga, la ayuda, y la sangria. De los tres primeros vá se entiende cómo pueden obrar contra la que constituye causa proxima de las enfermedades. En quanto al ultimo algo embarazado se halla el Autor para señalar cómo influye en la expulsion de las heces; y así se atiene mas á la operacion de enmendar el mal efecto de ellass por quanto, quitando alguna porcion de mala sangre, dá Angar à que el resto se corrija.

4 Pero este systéma es una fabrica en el ayre, que enteramente carece de fundamento. Basta para descubrir su falsedad la observacion experimental de muchos, que siendo bastantemente dificiles de vientre, se conservan por muchos años en buena salud, lo que no podria ser, si fuese verdad que los vapores de las heces detenidas en el intestino colón inficionan la sangre. Cinco años tuve en este Colegio por Compañero a un Monge, y de mediana edad, el qual frequentemente pasaba ocho, diez, y doce dias sin evacuacion intestinal. Con sodo, en dichos cinco años no tuvo un dia de cama.

Pero aunque diesemos al Autor que su systéma fuese verdadero, siempre quedaria muy lexos de desempeñar la propuesta, que hace en el titulo del Libro, la qual contiene que todo hombre, siguiendo el instinto proprio, puede ser Medico de sí mismo. Por ventura dicta á todos los hombres el instinto, que las heces detenidas en los intestinos sean causa de las mas enfermedades? Creo que á algunos, y no pocos se lo persuade su discurso, aunque discurso errado; pero á ninguno el instinto. Ni, dexando á parte la causa de las enfermedades, dicta á todos los hombres el instinto que la curacion, ó preseautoria, ó expulsiva consista en la sangria, y la purga.

6 Dice el Autor que á algunos brutos dicta el instinto

estos remedios. Supongo que esto hace relacion á las especies que se hallan en varios Libros, de que el perro solicira el vomito, quando le incomoda la replecion: la ave Ibis usa de su largo cuello, y acomodado pico para exonerarse con la ayuda: y el Hipopotamo, animal anfibio, rebolcandose en las puntas de las cañas quebradas, se quita porcion de sangre, quando se halla muy gravado de ella. Pero sobre que lo que se dice del Hipopotamo, y la Ibis es muy dudoso, y el vomito del perro es harto verisimil que sea coacto, y no procurado, como á los hombres sucede infinitas veces, todo lo que estos hechos, siendo verdaderos, pueden probrarse, que á esas tres especies de brutos les dicta el instinto el vomito, la ayuda, y la sangría; de lo qual no se puede deducir consequencia á los demás brutos, y mucho menos á los hombres : porque cada especie animal tiene su instinto particular, 6 una particular representacion natural, de que tales, ó tales cosas les son convenientes, ó nocivas; y como muy frequentemente cosas, que son convenientes à una especie, son nocivas á otra, es preciso que el dictamen del instinto sea diverso en diversas especies en orden á muchas cosas.

7 Qué pretende, pues, este Autor? Que nos governemos por el instinto de tres particulares brutos? Cosa estraña? Todos, al leer en el titulo Arte de conservar la salud por instinto, lo entenderán del instinto proprio del hombre. Pues no es eso. Ese instinto, segun la mente del Autor, no es instinto del hombre, sino del bruto; y ni aun de todo bruto, sino de tres determinadas especies de brutos, á cuyo dictamen pretende sujetar todos los hombres.

8 Mas es, que si se habla en particular del Hipopotamo, no solo el instinto del hombre es diverso del de aquel bruto, mas aun diametralmente opuesto. Esto se evidencia en el nativo horror con que miramos la efusion de sangre, ocasionada por herida, y la hérida misma que la ocasiona. De modo, que si hemos de atender á nuestro proprio instinto en orden á la conservacion de la salud, nunca consentirémos en la sangría, porque, antecedentemente á todo discurso, nuestro instinto nos la hace mirar con horror.

9 No es mas feliz el Autor en las señales que propone para pronosticar las enfermedades, ó prevenir su proxima venida, que en la doctrina de sus causas, y remedios. Tambien quiere que aquel conocimiento venga puramente del instinto; sin reparar en que, si ello fuera asi, escusado sería que él nos propusiese esas señales, como lo hace en un largo Catalogo, que hace de ellos: pues son superfluos los documentos para que entendamos lo que nos dicta el instinto. Pero esta contradicion, ó inconsequencia es transcendental á todo el contenido del Libro.

propone, bien lexos de dictarlas el instinto, ni aun puede aprobarlas el entendimiento. Verálo V. md. en el siguiente Catalogo, que es el mismo del Autor, omitida una pequeña parte.

Los cansancios, el abatimiento, y pesadéz de todo el cuerpo, sin estár fatigado por algun violento exercicio.

Las erisipelas, 6 comezones en la piel, la sarna, y los

diviesos en diferentes partes.

Los dolores de reumatismo vagos, y frequentes, acom-

pañados de pequeños temblores sin regla.

La gana de dormir casi continua, pero principalmente despues de comer: ó al contrario, los desvelos, ó los suefios interrumpidos por no sé qué inquietudes, sueños espantosos, y terrores pánicos.

El humor sombrío, triste, y melancolico, que no con-

siente el uso de ningun deleyte.

Los frequentes dolores de cabeza, desvanecimientos, vertigos, y el entumecimiento de esta misma parte en poniendose el sombrero.

El color roxo en todo el rostro.

Los fluxos de sangre por naríz, 6 por alguna otra parte del cuerpo.

El sonar de les oídos como campanas, 6 el silvo de ellos.

El encendimiento de las mexillas, 6 de los labios, 6 su sequedad.

Los bostezos, y los suspiros involuntarios.

Sequedad en la garganta, como si estuviera desollada, principalmente por la mañana, sin que los excesos del dia antecedente sean causa de ello.

El mal olor del aliento, que no procede de la corrup-

112

cion de los dientes, ni de ninguna llaga, ó de abceso en la boca.

- . La pérdida del apetito, y levantamiento del estomago contra las viandas.
- La rheuma, la tós, y la dificultad de respirar, sin dolor agudo en el pecho, sino antes por opresion.
- La tirantéz, ó hinchazon del vientre, con ruidos, dolores, y pequeños fluxos que vienen con frequencia.
- Las almorranas obstinadas, y muy doloridas.
- El gran calor en las palmas de las manos.
- expresados muchas veces; y visto padecer estos, y los restantes á otros muchos sugetos, sin que, ni en mí, ni en los otros resultase enfermedad alguna. Con que estas señas son enteramente falibles; y aun algunas juzgo, que bien lexos de serlo de enfermedad, lo son de salud, como las comezones del cutis, sarna, diviesos, la hemorragia por las narices, y algunos fluxos de vientre.
- 12 Por lo que mira á las señales, que dexo de copiar, las considero equivocas, y que mas ordinariamente son efectos de enfermedad existente, que preambulos de enfermedad futura.
- 13. Asi, señor mio, no solo juzgo este Libro inutil, mas aun pernicioso, como ocasionado á que los que le leyeren, y dieren asenso á sus documentos, sin necesidad alguna se purguen, y sangren, ó yá por precaver enfermedades, de que sin fundamento se juzgan amenazados; ó yá por curar las que actualmente padecen, y no piden purga, ó sangria. Dios guarde á V. md. &c.

### **�**\*�\*�\*�\*�\*�\*�\*�\*�

# CARTA DECIMA.

## SOBRE LOS NUEVOS EXORCISMOS.

UY Señor mio: Preguntame V.md. por qué no he impugnado el nuevo Escrito del P. R. Respondo, que sigo grandes exemplos en dexar libre el campo á Estom, III, de Cartas.

Sobre Los Nuevos Exorcismos. 114

critos de este caracter. Pues V. md. ha visto ese Folleto, vá me entiende. Con semejantes Escritores solo deben lidiar Escritores semejantes; quiero decir, los que pueden imitar su estilo. Pero doy que no debiese detenerme este justisimo reparo. De qué serviria sostener la contienda? Ese Padre, 6 no ha querido, ó no ha podido entender lo que le he dicho en la respuesta á su Carta. Lo mismo sucederá siempre. Pusosele en la cabeza el desvarío de que los Exorcismos, de cuyo valor he dudado en el octavo Tomo del Theatro, se usaron en todos tiempos en la Iglesia, sin mas motivo que el exemplar de las bendiciones de la Sal, y el Agua, usadas en todos tiempos, á quienes en el Ritual se dá el nombre de Exorcismos. Hizosele vér, que esos se dicen Exorcismos lato modo; y que el no ser propriamente tales, se colige con evidencia de que aquellas bendiciones no pertenecen al Orden de Exorcistas, sino al de Presbyteros; de lo qual se dió prueba manisiesta. Y en sin, que se hayan de llamar Exorcismos, que no, no es de esa especie de Exorcismos la question, sino de otra diversisima, que es la que he explicado en dicho Tomo octavo; y cuya introduccion es defectuosa por nueva, y por faltarle la aprobacion de la Iglesia. Esto es, no se disputa de Exorcismos, cuyo ser consiste unicamente en preces, y bendiciones; sino de aquellos que proceden por via de imperio, y coaccion contra daños que unicamente penden de causa natural.

- 2 Quiso tambien forzar uno, ú dos textos del Evangelio, y una autoridad de Santo Thomas, para calificar los nue vos Exorcismos. Hizosele patente, que Santo Thomás es claramente contrario á su intento, y que el Evangelio habla de otrà cosa muy diversa de Exorcismos.
- ? Pero de qué ha servido darle toda esta luz? De nada. En las mismas tinieblas se ha quedado, en que estaba, pues sale repitiendo en su papelon la misma cantilena, sin añadir á lo dicho antes, sino confusiones, embrollos, dicterios, inculcando repetidas veces, que el proceder con Exorcismos contra todas las enfermedades, y contra todas las criaturas que incomodan al hombre, es práctica comun de la Iglesia; á que se sigue declamar contra mí, como que pretendo inducir doctrinas nuevas contra lo que la Iglesia tiene recibido, y aprobado.

- 4 Se havrá visto, ú oído mayor extravagancia? Práctica comun de la Iglesia en cosa que concierne al exercicio de algun Orden Sacro, se dice de aquello que hacen, 6 todos, ó los mas Eclesiasticos que tienen aquel Orden. Quién ha visto esa práctica, ni en todos, ni en los mas, ni en la mitad de ellos, ni aun en la quinta, ni decima parte? Eso de conjurar enfermedades, en que no hay sospecha de maleficio, está reducido á uno, ú otro Clerigo particular; de modo, que juntos todos los que se dán á este exercicio, no constituyen ni aun de cien partes la una de los Eclesiasticos. Y eso se ha de llamar práctica comun de la Iglesia?
- Mas: Preguntele V. md. á ese Padre si en su Religion se usa, quando hay enfermos (exceptúo siempre el caso
  de sospecha de maleficio), ir algun Exorcista con su Libro,
  Estola, y Agua bendita conjurando las enfermedades de cama en cama. Preguntele mas: si ha oído que en Religion alguna se use. Pues aqui de Dios. Si ese fuese un remedio aprobado por la Iglesia, y remedio universal para todo genero
  de males (como pretende ese Padre), siendo por otra parte de tan facil execucion, y en la qual no hay inconveniente, ó riesgo alguno, cómo podrian los Prelados, en conciencia, escusarse de ordenar la aplicacion de este remedio?
  Deberian hacerlo, no solo por la obligacion de la caridad,
  mas aun de la justicia.
- dado de los Hospitales. Cómo á los enfermos, que yacen en ellos, no se procura el facil beneficio de los Exorcismos? Si este fuese un remedio aprobado por la Iglesia, haciendo por otra parte dos grandes ventajas á todos los de la Botica, una costar poco, ó nada, otra carecer de todo riesgo, sería una omision cruel, y tyrana dexar de aplicarlo á los enfermos de los Hospitales. Con un dia en la semana que fuese un Exorcista á hacer su oficio en el Hospital, estaba compuesto todo.
- 7 Sería tambien reprehensible esta omision en las casas particulares, siendo cierto, que apenas en una de mil piensan en Exorcismos para curar otras enfermedades, que la Demoniaca.

8 Y vé aqui en lo que para la que llama ese Padre practica comun de la Iglesia. Ni en las Religiones, ni en los Hospitales, ni en otra especie alguna de Comunidades, ni en los Palacios de los Principes, ni en los de los Obispos, ni en las casas particulares se usa de Exorcismos contra las enfermedades naturales; y con todo viene con gran pachorra un Religioso á decirnos, que ese uso es practica comun de la Iglesia. Esto parece que es hacer burla del Público, y tener el Padre por insensatos á todos los Lectores, por cuyos ojos ha de pasar su Folleto.

o Lo mismo digo de los Conjuros contra animales nocivos, v. g. Gusanos, Ratones, Lobos, &c. Todas esas son cosas inventadas de ayer acá, que no tienen á su favor ni el uso comun, ni la aprobacion de la Iglesia. No el uso comun, pues yo he visto muchas habitaciones, y aun lugares enteros muy incomodados, yá de Chinches, yá de Ratones, Cinifes, Moscas, &c. sin que nadie echase mano de aquellos Exorcismos imperiosos, y coactivos para remover estas plagas. Tampoco la aprobacion de la Iglesia : porque dónde está esa? Pensar que es, ó se pueda llamar aprobacion de la Iglesia la de uno, ú otro Obispo, en cuya Diocesi se imprimió algun Libro, que contiene Exorcismos de esa especie, es una estraña simpleza. No podria, si fuese asi, el Santo Tribunal reprobar el contenido de ningun Libro impreso, pues todos están aprobados por algun Obispo, 6 por quien tiene sus veces; siendo cierto que no puede el Santo Tribunal reprobar, ni reprobó, ó reprobará jamás lo que aprobó la Iglesia. Mucho menos sería licito á ningun particular impugnar cosa alguna de Libro impreso con aprobacion Episcopal. Sin embargo cada dia estámos viendo esas impugnaciones.

Milán, que prohibe el uso de otros Exorcismos que los que aprobare el Obispo. Pero esto es aprobar qualesquiera, que apruebe el Obispo? De ningun modo. El Concilio V Lateranense, y el Tridentino prohiben la impresion de qualquiera Libro, que no apruebe el Obispo. Quién por eso dirá que aquellos Concilios aprueban todos los Libros, que el Obispo aprobáre? Dexo á parte, porque no es menester, que aquel

Con-

Concilio de Milán no es mas que Provincial; y la aprobacion de un Concilio Provincial no es aprobacion de la Iglesia, sino de tales Iglesias; esto es, las comprehendidas en aquella Provincia. Pero no será inutil añadir, que el Concilio Bituricense, que, aunque tambien Provincial, fue confirmado por la Santidad de Sixto V, en el tit. 40, can. 3 previene á los Obispos, que no permitan el uso de otros Exorcismos, que aquellos que están aprobados por la Iglesia: Provideant Episcopi, ne prætextu pietatis, ulli Exorcismi fiant, nisi qui ab Ecclesia probati sint.

- Dirá acaso V. md. que por lo menos los Obispos, que aprobaron aquellos Exorcismos, hacen opinion probable en la materia; por consiguiente su aprobacion dexa probable el uso de ellos. Respondo, que la probabilidad, que quatro, 6 seis Prelados, 6 los Examinadores deputados por ellos pueden dár á los Exorcismos questionados, no estorva que yo, ú otro qualquiera los impugne, y pretenda mostrar que son abusivos. No hay opinion, por probable que sea, que no se pueda sujetar á nuevo examen; y muchas, que tenian á su favor mucho mayor numero de Autores, y verisimilmente de doctrina mas calificada que los Aprobantes de dichos Exorcismos, á fuerza de las razones, que otros despues discurrieron contra ellas, perdieron en todo, ó en gran parte su probabilidad. Yo sé que algunos, y no pocos, que estaban en la buena fé del valor de aquellos Exorcismos, haviendo visto lo que en el octavo Tomo del Theatro escribí contra ellos, mudaron enteramente de parecer. Nunca la probabilidad logra derecho de prescripcion contra la verdad.
- 12 De lo dicho colegirá V. md. quan fuera de proposito me acusa ese Padre de introducir novedades. En otras muchas materias podria decirlo con algun fundamento. En la presente, bien lexos de introducirlas, mi unico intento es desterrarlas. Los Exorcismos, que él defiende, son de muy reciente data. Pasaron mas de trece, ó catorce siglos, desde el principio de la Iglesia, sin que se viese alguno de esa especie en uso: Porque pretender su antigua existencia con el exemplo de algunos Santos, que con voces, ó acciones que significaban imperio, exterminaban sabandijas vene-

nosas, ó nocivas, es á quanto puede llegar la extravagancia; porque eso no lo hicieron como Exorcistas, ó en virtud de algun Orden Sacro, (como en efecto algunos no tenian algun Orden Sacro) sino como instrumentos particulares de la Omnipotencia, por el dón de milagros que Dios les havia concedido. Los que están intimamente unidos con Dios, (dice mi Padre San Gregorio) unas veces hacen milagros usando de la Oracion, otras veces con una especie de potes-

tad imperativa. Qui devota mente Deo adbærent, cum rerum necessitas exposcit, exhibere signa modo utroque solent, ut mira quæque aliquando ex prece faciant, aliquando ex potestate.

Sobre LOS NUEVOS Exorcismos.

(Lib. 2. Dialog. cap. 30.)

13 Igualmente inutil sería alegar la posesion de estos ultimos tiempos. Lo primero, porque ninguna posesion tiene fuerza contra la verdad. Lo segundo, porque el uso de un corto numero de Clerigos (que, como se ha dicho, apenas constituyen la centesima parte de los Eclesiasticos) no es capáz de establecer posesion legitima; mayormente quando aun ese corto numero apenas se vé jamás practicar los Exorcismos questionados, sino á llamamiento, y ruego de gente idiota, como qualquiera Letor mio puede haver observado.

14 Aquellas insulsas declamaciones, y pasmarotas pueriles sobre que limito la postestad de la Iglesia, inculcando repetidas veces que esta tiene dominio sobre todas las criaturas irracionales, supongo havrán movido la risa de V. md. como la mia. Sobre ese dominio tan universal, afirmado asi vagamente, sin especificar qué usos tiene, ó á qué efectos se extiende, hay mucho que decir. Mas no nos detengamos en eso. Sea norabuena que tenga la Iglesia potestad para transferir los Montes, detener el curso de los Rios, y aun de los Astros, suspender la guerra de los Elementos, despoblar los Montes de Fieras, el Ayre de Aves, y el Oceano de Peces, &c. resta que nos pruebe el P. R. que toda la potestad de la Iglesia, qua late patet, está colocada en los Exorcistas; y entonces deberémos á su alta sabiduría el peregrino documento de que en cada Exorcista tenemos un Papa, ó todo un Concilio General. Entretanto que no llega este caso, nos permitirá que tengamos por priprimera pauta el Ritual Romano, y por segunda el de Toledo; de los quales, ni uno, ni otro nos muestran conjuros preceptivos, sino contra los demonios; señalandonos el remedio de las preces para las demás necesidades, y contra los demás enemigos.

- Dentro de esta esfera se deben contener los buenos hijos de la Iglesia Catholica, si quieren defender solidamente de las impugnaciones de los Hereges los Exorcismos, que ella usa. Oygase al caso el doctisimo Padre Martin Delrio, cuyas son las palabras siguientes, haciendose cargo de los reparos, que cierto Protestante hacia sobre algunos Exorcismos inventados por Autores particulares: Nec nos omnes privatos Exorcismos, à diversis Exorcistis pro cujusque devotione compositos, defendimus: solum Ecclesiæ Catholicæ Ritum, & publica Ecclesie auctoritate introductos Exorcismos, tuemur. (Disquisit. Magic. lib. 6, cap. 3.) Y poco mas arriba havia desafiado á todos los Hereges, sobre que mostrasen algun Exorcismo supersticioso, sacado del Ritual de la Iglesia: Proferant Exorcismum aliquem supertitiosum ex Cæremoniali Ecelesiæ Romanæ, quod nominant. Estos solos se obliga á defender el Padre Delrio. Estos solos estamos obligados todos los Catholicos á defender.
- Si aun todo lo dicho no basta, baste la decision de la question en terminos formales, y precisos, hecha como de mente de Santo Thomás por aquel gran Discipulo del Doctor Angelico, y Sapientisimo Theologo del Concilio Tridentino el Maestro Fr. Domingo de Soto. Pregunta en el lib. 8 de Justitia, & Jure, quæst. 3, art. 3 : Utrum liceat adjurare irrationalem creaturam? Entra haciendo relacion de lo que havia resuelto en los dos articulos antecedentes, para decidir la duda que propone en este. Postquam visum est, (dice) tam Deum, quam homines, & dæmones adjurari posse, sequitur postremo, an irrationales quoque creaturas liceat adjurare, sicuti locustas, & bruchum, nubesque, atque alias tempestates. Et respondet D. Thomas, suppositis distinctionibus duabus, per tres conclusiones. Distinctio prior est: adjuratio bujusmodi, aut refertur ad ipsam irrationalem creaturam, ita ut oratio, & locutio ad illam dirigatur. Et de boc est prima conclusio; vanum esse irrationalem creaturam sic adjurare, ut sermo ad eam di-

17 Entiendase ahora el P. R. con Santo Thomas, y con el Maestro Soto, pues dicen puntualisimamente lo mismo que yo; esto es, que las adjuraciones, ó Exorcismos imperantes, compulsorios, ó coactivos, con voces dirigidas á las criaturas irracionales, son vanos, frustraneos, abusivos; y exerza contra ellos aquel estilo cultisimo, y cortesanisimo, de que yá dió tan bella muestra al Público.

18 Ah señor mio! Quánto mas nos importára que á vuelta de tantos Exorcismos como hay para la langosta, ratones, gusanos, y otras plagas que dañan los frutos, saliera á luz algun conjuro fuerte, y eficáz contra la horrenda plaga de malos Escritores, que infestan estos Reynos: pues segun vá, temo ha de llegar tiempo que en España se diga con verdad: Desdichada la Madre que no tiene algun hijo Escritor.

19 No pensaba, quando empecé á escribir esta Carta, extenderme tanto en ella; y mucho menos meterme en cosa que pueda parecer impugnacion. Pero asi fue saliendo sin haverlo premeditado, y casi no me pesa. Ni acaso le pesará tampoco á V. md. á quien deseo mucha vida, y sadud, &c.



#### CARTA XI.

### CAUSA DE LA DESTREZA en el juego de Naypes.

UY Señor mio: La question, que V. md. me propone, es sin duda curiosa, y muy propria de un entendimiento reflexivo. Pero cómo puede V. md. esperar de mí solucion que le satisfaga, no haviendola logrado de otros muchos que V. md. me insinúa ha consultado, y en cuyo numero havria sin duda algunos talentos muy superiores al mio, como es naturalisimo, viviendo V. md. en el gran Theatro Literario de Salamanca, donde nunca faltan ingenios del primer orden? Acaso procederá V. md. en esto fundado en la esperanza de que, como muchos aciertos se han debido mas á la fortuna, que á la capacidad, suceda ahora lo mismo. Por lo menos yo no con otro fundamento puedo presumir resolver á gusto de V. md. la question; aunque muy luego que leí su Carta, me ocurrió lo que pienso disuelve la dificultad.

2 Preguntame V. md. en qué consiste que muchisimos, de mas que mediana habilidad, y agudeza, para imponerse con prontitud en las materias de la facultad, que profesan, y en qualesquiera otras, á que por diversion se dedican con algun essuerzo, haviendo empleado tanto, ó mas tiempo en el juego aquel despejado entendimiento, con tanta, ó mas aficion, intension, y gusto que en aquellas facultades, en que los vemos muy bien instruídos, nunca juegan bien, ni adelantan mas un dia, que otro, quedando siempre en aquel corto conocimiento, que lograron al principio.

3 Para responder con orden à la pregunta digo lo primero, que para jugar, no solo bien, mas aun con excelencia à qualquiera juego de los que admiten destreza, como Cáscara, Revesino, Damas, Axedréz, &c. de parte del entendimiento no se requiere mas que una mera medianía, y

aun acaso menos que medianía.

- 4 Pruebase esto por experiencia, y por razon. Por experiencia, porque se vén algunos grandes jugadores (yo los he visto) bastantemente ineptos para todas las Ciencias. Por razon, porque el jugar bien, ni pende del conocimiento de algunas verdades, que sean de dificil inteligencia, ni de la ilacion de algunas consequencias, que sean de dificil deduccion. Los principios, que dirigen las jugadas, el mismo juego los presenta á la vista, ó al oído; v. g. en el juego de Malilla, que fulano está fallo á tal palo, que citano, que está á mi mano, tiene la Malilla sola. Sé lo primero, porque en una jugada anterior no sirvió. Sé lo segundo, porque en una de las preguntas, que le hizo su compañero, lo dixo. Yá se vé que estos conocimientos no piden discurso alguno. Lo uno se vé, lo otro se oye. Qué infiero de estos principios para reglar mis jugadas? Supongo que en el primer caso me hallo con algunos triunfos superiores, y tengo una carta alta que jugar del palo á que fulano está fallo. Infiero, pues, del primer principio, que es menester tirar. á destriunfarle primero, para asegurar aquella carta. Supongo que en el segundo tengo, fuera de algunos triunfos baxos, el Rey, 6 el As: infiero, pues, del segundo principio, que me conviene precisarle con un triunfo baxo á que eche la Malilla, por evitar el riesgo de que despues, saliendo la jugada de otra parte, me coma con la Malilla el As, ó el Rey. Qué ingenio se ha menester para estas ilaciones? Ninguno. Y caso que se necesitase alguno, solo sería necesario en el primero que en tal, ó tal Pueblo las hizo de proprio marte. A los demás se vá comunicando la noticia, y toman la leccion de memoria.
- 5 Digo lo segundo, que el exceso de ingenio está por demás, ó no hace al caso para el efecto de jugar bien. Supongamos que á Juan, que tiene un mediano entendimiento, y juega muy bien, Dios le diese tres, ó quatro grados mas de ingenio. Afirmo, que ni por eso jugaría despues mejor. La prueba se toma de lo dicho arriba. Ese exceso de ingenio estará como ocioso, y sin ocupacion. Esto es, Juan mas ingenioso no conocerá mas principios, ni deducirá mas conseqüencias, que conocia, y deducia Juan menos ingenioso; porque en el juego todos los principios son obvios, y

todas las consequencias faciles; y para conocer tales principios, y deducir tales consequencias, está por demás el exceso de ingenio.

- No ignoro yo, que en el conocimiento de una misma cosa, ú de una misma verdad cabe mucho mas, y menos entre designales ingenios; porque aunque dos hombres desigualmente ingeniosos conozcan una misma verdad, puede conocerla con mas claridad, y penetracion el mas ingenioso: porque en quanto á esto sucede á la vista intelectual respecto de sus objetos lo mismo que á la corporea respecto de los suyos. Pedro, y Juan, aquel de vista mucho mas perspicáz que este, vén á distancia de veinte pasos á Antonio. Entrambos le vén, y distinguen lo bastante para conocer con toda seguridad que es Antonio, y no Alonso, Diego, &c. Con todo le vé con mucho mayor claridad Pedro, distinguiendo v. g. en su semblante los lineamentos menudos, que Juan no distingue. De modo, que podria suceder, que poniendose en el mismo sitio, ó á la misma distancia, no Antonio, sino el hombre mas parecido á Antonio que haya en el Mundo, Juan se equivocase, y Pedro no.
- 7 De esta discrepancia en la claridad intelectual, (por advertir esto de paso, lo qual comunmente es muy poco advertido) pende la desigualdad mas substancial entre los Profesores de las Ciencias. Pondré exemplo en la Jurisprudencia. Entre dos Profesores, que sepan de memoria los mismos textos, y leyes, uno hará, por lo comun, muy recto juicio en las causas que le presenten, y el otro le errará muchas veces. Cómo es esto, si este está enterado del hecho, y sabe las leyes, y explicaciones de los Comentadores como 'aquel? El cómo es lo que niego yo. Las sabe, sí, mas no como el otro, porque no las penetra como el otro, no las vé con la misma claridad : es su inteligencia mas superficial: :no llega á aquel fondo donde se representa con viveza la mente del Legislador, y la razon de la Ley. De aqui viene que este yerra la aplicacion de las Leyes á la práctica en muchos casos, en que aquel la acierta.
- 8 De aqui viene tambien, el dexarse, no pocas veces, engañar Jueces muy rectos, pero no muy perspicaces, por Abogados muy habiles, pero nada escrupulosos. Aquella

maxima de Juliano, que colocan los Juristas entre las reglas del Derecho: Ea est natura cavillationis, ut ab evidenter veris, per brevissimas mutationes disputatio ad ea quæ evidenter falsa sunt, perducatur, es rasgo de un bello entendimiento, y dá a conocer el medio mas sutil con que un Abogado muy habil puede halucinar á Jueces que no lo son. Echa mano de una proposicion, que sin serlo en realidad, por medio de una brevisima mutacion suena ser equivalente á un Axioma recibido de los Juristas, ó ser el mismo Axioma. Un Juez, poco penetrante, engañado de la semejanza superficial, tomará uno por otro: del mismo modo que un hombre de corta vista corporal facilmente equivoca á dos hombres muy semejantes, Antonio, y Jacinto, juzgando que Antonio es Jacinto, ó Jacinto Antonio. Aquella brevisima mutacion, que hizo el Abogado, es como un lineamento delicado que se esconde, por lo menos en quanto al fondo de su significacion, á la vista intelectual del Juez; como al de corta vista corporal se esconden aquellos tenues lineamentos, que distinguen los rostros de Antonio, y Jacinto. Si él penetrase bien el Axioma, ó le viese con toda claridad, y asimismo la ilusoria proposicion, con que quiere equivocarla el Abogado, al punto conoceria la distincion.

9 Lo mismo sucede en todas las demás Ciencias. La mayor, ó menor claridad, ó perspicacia con que se entienden las verdades, inducen una desigualdad muy grande entre los Profesores. El que penetra profundamente una Definicion, Sentencia, Axioma, ó Aforismo, conoce su extension, sus limitaciones, ó excepciones; las aplicaciones que puede tener, los consiguientes que infiere. Y en todo esto puede padecer varios errores el que carece de aquel

grado de claridad intelectual.

o Pero esto no tiene lugar en orden á los principios, 6 fundamentos por donde se gobierna el juego, porque en ellos no hay distincion de superficie, y profundidad. Todo es superficie. El que Pedro jugó tal carta, Juan tal de Oros, salieron tantas, y tales cartas, de Copas tantas, y tales, &c. son los principios de donde se infiere, que se debe hacer tal, ó tal jugada; y estos principios, como son unos meros hechos experimentales, tanto, y tan bien los conoce el

de corto entendimiento, como el ingenicsisimo.

pende, no de una sola, sino de dos facultades, ambas distintas del entendimiento, que son Memoria, y Atencion extensiva.

estrañará V. md. como nuevo. Pero es preciso, que yo invente la voz para significar un objeto, de quien nadie habló, 6 por lo menos á quien nadie dió nombre hasta ahora.

r3 Supongo que el juego pide atencion; y esta, aun prescindiendo de la calidad de extensiva, tomada de parte de la potencia, es una especie de prenda, ó facultad muy apreciable, no solo para el juego, mas para otras infinitas cosas. Prenda, ó facultad la llamo, porque es error pensar que el atender pende solo de querer atender. Hay quienes, por mas que se esfuercen para atender quanto pasa en el juego, ó quanto se habla en una conversacion, no pueden lograrlo; porque su volatil imaginacion, cuyos movimientos son por la mayor parte involuntarios, se disipa ácia otros objetos, sin dependencia del alvedrío. Y hay otros, que sin esfuerzo, ó conato alguno para atender, fixan la imaginacion en el objeto que quieren.

menester esfuerzo para atender ; porque si ha menester esfuerzo, es porque su imaginacion es muy inconstante; y siendolo, padecerá muchas distracciones involuntarias, que ningun esfuerzo puede evitar.

of facilidad de atender para jugar bien. Mas no basta qualquiera atencion. Es menester la atencion que llamo extensiva; esto es, que haga presentes simultaneamente al entendimien-

to, no una, ú dos cosas solas, sino muchas.

16 Supongo que Pedro, estando para hacer la quinta jugada en una mano de Malilla, retiene en la memoria todo lo que ha pasado en las quatro jugadas antecedentes: qué sartas echaron todos los jugadores, y qué se dixeron de las que tenian en la mano reciprocamente unos, y otros compañeros. Pero no es lo mismo retenerlo en la memoria, que tenerlo presente al entendimiento; pues no hay punto de

tiempo en que yo no retenga millares de objetos en la memoria, en los quales en aquel punto no pienso. Es necesaria, pues, demás de la memoria, la atencion, aunque esta supone indispensablemente aquella. Pero boc opus bic labor. Vé aqui V. md. el punto de la dificultad. Hay en el juego, para determinar tal, ó tal jugada, indicantes, coindicantes, y contraindicantes, del mismo modo que en la Medicina para prescribir tal, 6 tal remedio. Estos indicantes, coindicantes, y contraindicantes son las jugadas vistas, y las cartas que tienen, ó no tienen los jugadores, de lo qual mucho consta por lo que dicen unos á otros. Huvo tal jugada, 6 hay tal carta en tal mano, que infiere, que Pedro debe jugar, v. g. el As de copas; coadjuva á esto, el que su compañero no tiene carta de copas, y puede irse de otra carta que le incomoda; pero por otra jugada antecedente, 6 porque lo dixo uno de los contrarios, sabe que este está fallo á copas, y tiene triunfo mayor. Lo primero es indicante de la jugada del As de copas; lo segundo coindicante; y lo tercero contraindicante. No pára aqui. Este mismo, que es contraindicante de aquella jugada, es indicante para que antes de hacerla se procure destriunfar al que está en estado de fallarle. Resta saber si se puede, lo qual se ha de colegir de otros principios, que tambien se deben combinar. Resta asimismo considerar, si destriunfando á los contrarios, se destriunsa tambien á sí, y á su compañero; y si en ese caso los contrarios quedan con cartas falsas, seguras en las manos, èn que se pierda mas que se gana en asegurar el As de copas, por lo qual sería mas conveniente sacrificar este.

17 A cada paso se vén en la Malilla, y otros juegos de destreza casos mas complicados que el propuesto, y en que hay mas cabos que atar. Contemple ahora V. md. por una parte, de qué servirá en ellos un grande ingenio, si no puede abarcar con la atencion todos aquellos cabos; y considere por otra, poniendo la vista en el caso, que he propuesto, quan poco entendimiento es necesario, una vez que los cabos se abarquen, para conocer las conveniencias, ó inconvenientes que tiene tal, ó tal jugada.

18 Mas hay que reflexionar en la materia; y es, que ni aun ese medianisimo entendimiento, que á V. md. le par

recerá que basta para hacer todas aquellas advertencias; ni aun ese, digo, es por la mayor parte necesario. Esta, que parece paradoxa, se demuestra simplicisimamente. Es el caso, que por lo comun estas advertencias son lecciones, que los jugadores toman unos de otros. Danse ordinariamente los jugadores unos á otros, y tambien á los mirones razon de las jugadas, y tambien reciprocamente corrigen unos á otros los yerros. De este modo ván aprendiendo los que por sí no eran capaces de instruirse bastantemente. Por el continuo comercio de unos Pueblos con otros puede suceder, que de cien jugadores, que hay en una Provincia, todos hayan sido aprendices de otros, y estos de otros.

19 Pero por lo menos dirá V. md. aquel, que fue el primer Maestro, y de proprio marte hizo todo el cumulo de advertencias necesarias para jugar con perfeccion, no se puede negar que era un hombre muy reflexivo. Respondo lo primero, que probabilisimamente no huvo jamás tal hombre en el Mundo. Nunca, ó rarisima vez la perfeccion en un juego, ó en un arte se debe al talento de un hombre solo. Siempre concurren muchos. Uno descubre una cosa, otro otra, y despues se ván congregando todos los descubrimientos. Respondo lo segundo, que si ese hombre solo en brevisimo tiempo advirtiese todo quanto es menester para jugar con excelencia, no por eso le concederia un entendimiento muy suríl, ó profundo, pero sí muy pronto, y agil.

Mas si en un grande espacio de tiempo, y con mucha aplicacion arribase á aquel grado de destreza, ni uno, ni otro. Yo he visto jugar muchas veces varios juegos de destreza, y en ellos algunos grandes jugadores; pero nunca, dando estos razon de sus jugadas, percibí cosa alguna que pidiese ingenio, ni aun medianamente sutíl, ó que mereciese llamarse sutileza de ingenio. Así, el que en poco tiempo de proprio marte adquiriese una gran destreza, sería de un

entendimiento muy agil, mas no por eso sutil.

21 Concluyo diciendo, que si los grados de destreza en jugar correspondiesen á los de entendimiento, los grandes jugadores de Axedréz serían los mayores ingenios del Mundo; y aquel hombrecillo Calabrés, llamado Joachino Greco, que se hizo admirar en todas partes por su eminencia en

el manejo de aquel labyrinto de piezas de varios movimientos, sería por lo menos igual en discurso á los Leibnitzes, y á los Neutones. Pero en qué otra cosa dió muestra de tener algun particular talento? La gran dificultad de este juego consiste unicamente en la multitud de combinaciones, que es menester tener presentes para determinar el movimiento de tal, ó tal pieza: y esta presencia de multitud de combinaciones no pende del ingenio, sino de la facultad que llamo Atencion extensiva, en la qual cabe mucho mas, y menos. Lo mismo, á proporcion, sucede en el juego de las Damas, aunque es la complicacion de combinaciones mucho menor. Y bien lexos de pedir mucho ingenio este juego, puedo asegurar que el mayor jugador de Damas, que he conocido, era, y es de muy limitado discurso.

- He obedecido á V. md. en la forma que pude, y con igual voluntad lo haré en quanto quiera ordenarme. Nuestro Senfor guarde á V. md. muchos años. Oviedo, &c.



# CARTA XII.

#### CAUSA DE SAVONAROLA.

UY Señor mio: Yá, con la que acabo de recibir, son tres las Cartas en que V. md. me estimula á rebatir al Religioso Valenciano, nuevo Apologista de Savonarola: y yo puedo responder á ésta lo mismo que á las dos antecedentes; que ni he visto esa Apología, ni la veré, porque no pienso gastar dinero en su compra, y tiempo en su letura. Diceme V. md. acaso para excitar mi sentimiento, y provocarme por este medio al combate, que ese Religioso, en el modo de impugnarme, dista mucho de la moderacion, y urbanidad que yo observo en semejantes Escritos. Pero eso está muy lexos de moverme. Si él es destemplado, y yo contenido, tanto peor para él, y tanto mejor para mí. Yá por las noticias, que dán nuestros Diaristas Matritenses, de algunas pendencias literarias, que ha tenido, comprehendo que es

de genio algo requemadillo; pero esto, no tanto debe excitar la ira, como la compasion de los mismos con quienes lidia. Algo hará padecer á estos, pero él padecerá mucho mas que ellos. Un natural adusto es un tormento de por vida del sugeto.

Aunque he dicho, que puedo responder á la ultima de V. md. lo mismo que á las dos antecedentes, en orden á no haver visto esa Apología de Savonarola; puedo, no obstante, decir tambien, que yá en algun modo la he visto de poco tiempo á esta parte; esto es, no en ella misma, sino en la recopilacion que hizo de ella el Reverendisimo, y Doctisimo Padre Maestro Fr. Miguél de San Joseph, en el segundo Tomo de su Bibliografia Critica, v. Hieronymus Savonarola. Haviendo el Reverendisimo Padre San Joseph manifestado en varias partes de su Obra, que es muy amigo del Autor de la Apología, se debe creer, que en la recopilacion, no solo no omitió alguno de los fundamentos, que podian hacer alguna fuerza á favor de la opinion de su amigo, mas tambien los representó con toda la energía, que les pudo dár. Sin embargo, al fin dexa la question indecisa, sin atreverse à resolver, ni por la inocencia, ni por la culpa de Sayonarola: lo que verisimilmente puedo interpretar á mi favor; porque teniendo la parte contraria ganada la gracia del Juez, solo la superiozidad de mi razon pudo retraherle de pronunciar la sentencia. Y realmente esta indiferencia se debe reputar una mera cortesanía, que observa con el Apologista, pues antes se havia explicado contra Savonarola, diciendo, que de derecho se debe presumir la equidad de los Jueces, que le condenaron, aunque no proponerse como irrefragable, ó infalible: Quorum equitas jure præsumi debet, sed non proponi, aut prædicari velut irrefragabilis, aut infallibilis. Desde luego me contento con esta decision, pues yo nunca he pretendido, que fuese infalible la justicia de aquella sentencia. Fueron hombres los que testificaron la culpa, fueron hombres los que decretaron la pena; por consiguiente no incapaces, ni unos, ni otros de error, 6 dolo. En toda sentencia contra qualquiera delinquente hav esta absoluta falibilidad. Pero esto no obsta á que todas las que se pronuncian, observando las solemnidades esenciales del Derecho, sean acreedoras á un positivo, prudente, y ra-- Tom. III. de Cartas. ciocional asenso, si contra la justicia de ella no hay por otra

parte argumentos concluyentes.

3 Pero qué argumentos hay contra la justicia de la sentencia de Savonarola? Bien lexos de ser concluyentes, los mas miserables del Mundo. Cita lo primero el nuevo Apologista muchos Escritores, que defienden, ó elogian á Savonarola. Esto, respecto de otro reo, podria significar algo. Respecto de Savonarola nada. Tenia este Religioso á su favor dos poderosisimos Partidos, el de una gran Religion, y de un gran Reyno. Aquel por la profesion, éste por coligacion political Tenia muchos, y poderosos amigos dentro de la misma Italia. Y en fin, todos los enemigos del Papa Alexando VI, que eran inumerables, estaban interesados en la justificación de Savonarola. Cómo á un hombre de tales circunstancias podian faltar desensores, por delinguente que suese? Es verdad, que el Apologista cita algunos Autores desapasionados á favor de Sanovarola, pero estos son bien pocos; y es verisimil, que aun para juntar esos pocos, por encargo suyo, los que tienen el mismo interés que él, registrasen en varios Lugares, y Provincias muchas Bibliotecas. Yo cité contra Savonarola los Autores que hallé á mano, y esos son bastantes. Si escribiese á varias partes, como pude, solicitando noticias de otros Áutores al mismo fin, creo podria estampar un larguisimo Catalogo. Afiadese, que los mas de los Escritores, que defienden á Savonarola, siguieron la Apología de Juan Francisco Mirandulano, condenada despues por la Inquisicion de España.

4 Lo segundo procura el Apologista sostener la legitimidad de la Carta de San Francisco de Paula, que se alega á favor de Savonarola, contra las pruebas de suposicion, que propuse en el Prologo Apologetico del tercer Tomo del Theatro, alegando el testimonio de Vicente Maria Perrimecio, exaltado de la Religion de los Minimos al Arzobispado Bostrense: el qual certifica, que el original de aquella Carta tiene el sello de la Orden; de que se infiere, que no es supuesta. Pero un hecho, que al mismo tiempo confiesa, no pudiendo negarle este Autor, arruina enteramente la pretension del Apologista. Es el caso, que la coleccion de Cartas de San Francisco de Paula, ó atribuidas al Santo, y publicadas por el Padre Francisco de Longobardis el año de 1655, en que está

· in-

incluida la que se cita en favor de Savonarola, fue condenada por la Santa Congregacion del *Indice* el año de 1659.

- 5 Para librarse de este mal paso el Autor, dice, que aquella coleccion de Cartas fue condenada por el motivo de tener muchas cosas apocryfas, falsas, y fingidas; pero que de esta misma expresion se infiere, que no todas las que hay en ellas son tales; á que añade, que en muchas de aquellas Cartas; esto es, en las originales, se reconoce el sello de la Orden.
- Pero bien. De qué sirve esa distincion entre las Cartas. que tienen el sello de la Orden, y las que no le tienen, si el sello no sirvió para que la Sagrada Congregacion del Indice no envolviese en la condenacion unas con otras? O el sello es una especie de salvaguardia, y recomendacion, que exime las Cartas, que le tienen, de la nota de contener cosas apocryfas, y falsas, 6 no. Si lo primero, la Sagrada Congregacion debió discernir entre unas, y otras, dexando á salvo las del sello, y no confundirlas en la condenacion con las demás. Si lo segundo, carecen de toda autóridad, para determinar por ellas la question en que estamos, y otra qualquiera. Cada Carta es una pieza distinta, que debe examinarse por sí misma, si merece nota, ó no; por consiguiente, siendo en aquella coleccion muchas las Cartas instruidas del sello de la Orden, ó éste las hace mas respetables que las otras, 6 no. Si lo primero, no pudo la Congregacion menos de hacerlas examinar con particular cuidado; y si haviendolo hecho, con todo las envolvió en la condenacion con las demás, dignas de ella las reconoció sin duda. Si lo segundo, el que tengan el sello ninguna autoridad particular les dá para hacer argumento con ellas.
- que en aquella coleccion de Cartas hay muchas cosas apocryfas, y falsas, no infiere que todo el contenido de ellas lo sea; es muy cierto, pero juntamente muy inútil para la question; porque aunque aquella condenacion no falsifique las Cartas en todo, por lo menos las desautoriza para todo. Quando aquel Santo Tribunal, y otro qualquiera que tiene semejante autoridad, condena en un libro tal, ó tal proposicion determinada, queda el Libro indemne en todo lo demás, y en aquel grado de aceptacion, que los Eruditos dán al ingenio, y doctrina del

Autor: y en este grado puede citarse, ó alegarse el Libro en todo aquello que no está condenado; pero quando el Libro se condena por entero con el motivo de que contiene muchas cosas apocryfas, y falsas, asi como queda vedada enteramente su letura, queda tambien postrada enteramente su autoridad. Es ciertisimo, que no todo lo que escribieron Lutero, y Calvino, y aun el mismo Mahoma, es falso. Sería por esto tolerable, que en una nueva question Theologica, que empezase á agitarse entre nosotros, se alegase como de alguna importancia un pasage de Mahoma, Lutero, ó Calvino?

- Yo estraño mucho (y al mismo paso lo siento), que por el empeño de defender á Savonarola se arriesgue, ó el credito del Santisimo Patriarca San Francisco de Paula, 6 el de la Sagrada Congregacion del Indice. Una de las dos cosas es precisa; porque si el sello de aquellas Cartas asegura, que fueron obra del Santo; ó éste en ellas escribió varias cosas apocryfas, y falsas, 6 la Sagrada Congregacion les impuso esta nota injustamente. No sería mas racional, y juntamente mas cómodo discurrir, que aquellas Cartas fueron supuestas al Santo, y el sello contrahecho por alguno de tantos impostores como tiene, y tuvo siempre el Mundo, pues con esto quedaria puesto en salvo el credito del Santo, y el acierto de la Sagrada Congregacion? Quién no lo ve? No debe ser harto mas precioso, para qualquiera que tenga la piedad christiana en el punto debido, el honor de aquel ilustre Santo, y de este venerabilisimo Congreso, que el de un Religioso particular, qual fue Savonarola? Qué dictan, pues, la piedad, la razon, la Religion, sino que procurémos salvar aquellos, y dexemos el credito de Savonarola á su buena, ó mala suerte ?
- 9 Ni se me diga, que la suposicion de Carta, y sello es una quimera, ó por lo menos un accidente totalmente inverisimil. No lo es. Pues lo que sucedió á San Bernardo pudo suceder muy bien á San Francisco de Paula. A San Bernardo? No hay cosa mas cierta. En dos Cartas escritas al Papa Eugenio III, que son la 284, y la 298, segun el orden de la edicion de Mabillon, testifica el mismo Santo, que un Notario contrahizo su sello, y usó de él para escribir muchas Cartas singidas, y llenas de patrañas en su nombre á varios sugetos, entre ellos al mismo Papa Eugenio. Por qué no podria, pues,

padecer la misma alevosía San Francisco de Paula?

rola, ni para otro algun asunto. Los hijos de aquel Santo Para triarca verán si deben tolerar, que el honor de su Fundador se exponga por salvar la fama de un particular de otra Orden.

ad bominem, que la confesion, que hizo Savonarola en la tortura, no le prueba delinquente; pues yo tengo escrito, y probado en el Tomo sexto del Theatro Critico, Disc. 1, que la tortura es un medio sumamente falible para la averiguacion de los delitos. Pero esta objecion sería del caso, si yo huviese probado los delitos de Savonarola con la confesion que él hizo en la tortura. No haviendo alegado tal prueba, el argumento

es totalmente fuera de proposito.

Finalmente pretende, que los que fueron deputados para examinar la causa de Savonarola, eran enemigos suyos. Yo no sé si por estos examinadores entiende los mismos Jueces que pronunciaron la sentencia; y parece que asi debe ser, porque en todo Tribunal examinan el delito los mismos que han de juzgar al reo. Ahora bien. Los Jueces deputados por el Papa para la causa de Savonarola fueron el General de su Orden, y el Obispo Romulino. Creo que á favor de éste la dignidad Episcopal basta para fundar un prudente juicio de que por ninguna pasion humana incurriria en la horrenda iniquidad de condenar á muerte á un inocente. Pero sea lo que fuere de éste, á quién se hará creer, que su proprio General cometió tan grave maldad? Pudieron, á la verdad, los testigos, por enemistad que tuviesen con Savonarola, deponer contra él falsamente. Pero no le darian en ese caso los Jueces lugar á la recusacion, y no la admitirian siendo legitima?

13 Mas para qué me canso en satisfacer objeciones vanas? Es evidente, que quanto se ha dicho hasta ahora en favor de Savonarola, quanto se dice, y quanto se podrá decir en adelante, todo es querer con un puño de polvo obscurecer la luz meridiana en todo un emisferio. Hablo con toda esta satisfac-

cion, porque á lo menos dos delitos gravisimos de Savonarola fueron de pública notoriedad; y asi, ni sus mismos defensores se atreven á negarlos. Uno fue su inobediencia, y desprecio á el precepto, y censuras Pontificias con que se le havia mandado abstenerse de la predicacion. Otro, haver solicitado ardientemente, que el Rey de Francia Carlos VIII entrase con Exercito en Italia á subyugar sus Provincias con el pretexto de reformar la Corte de Roma, y costumbres de los Eclesiasticos. De este segundo, y enormisimo delito, quando no constase por otra parte, hace entera fé Felipe de Comines, que vale en esta materia por mil testigos, por su acreditadisima sinceridad, y porque siendo de la intima confianza del Rev Carlos, no pudo padecer error en el asunto. Asi, pues, pudo ser, que los enemigos de Savonarola falsamente le imputasen otros delitos; pero los dos expresados están puestos fuera de toda duda. El primero convengo en que no mereció el acerbo castigo, que se le aplicó. Del segundo juzguenlo los Legistas. Quedo á la obediencia de V. md. &c.



## CARTA XIII.

#### DIAS AZIAGOS.

UY Señor mio: No ceso de admirar, que un hombre como V.md. esté titubeando entre el asenso, y disenso al dicho popular de que el dia Martes es Aziago. Confiesa V.md. que esta observacion tiene todo el ayre de vana, y supersticiosa. Mas por otra parte la experiencia de algunos considerables infortunios, que padeció en ese dia, le inclina á juzgar, que no carece enteramente de fundamento. En un Martes le llevó Dios á V. md. la muger. En otro cayó V.md. en una grave enfermedad. En otro se le huyó un criado con cincuenta pesos, que le havia dado para emplear en una Feria.

2 Son muchisimos, á la verdad, los hombres que fundan reglas sobre las casualidades; pero estaba yo muy lexos de pensar, que V. md. padeciese la mas leve tentacion de caer en este vulgar error. Hago juicio de que V.md. tenga de quarenta y seis á quarenta y ocho años de edad, tiempo que ha incluido mas de dos mil y quatrocientos Martes. Pues yo apostaré qualquiera cosa, á que en buena parte de este numero logró V.md. dias muy felices, y gustosos. Pero estos no se apuntan, porque no tienen á su favor la preocupacion. Al modo que los Medicos observan unos pocos casos, en que la crise de la enfermedad sucede en los septenarios, pasando por alto mucho mayor numero de ellos, en que se hace segun otras séries de numeros.

3 La observacion del Martes como aziago pienso que es particular á España; pero debaxo de la generalidad de reputar tales, ó tales dias faustos, ó infaustos, es manía muy antigua, y muy repetida en el Mundo. Romanos, Griegos, Persas, Egypcios, Cartaginenses cayeron en este delirio; pero no atribuyendo la felicidad, ó infelicidad á los mismos dias unos que otros, sino que cada Nacion tenia por infeliz aquel dia, v. g. el segundo, ó tercero de tal, ó tal mes, en que havia padecido alguna calamidad señalada. En el libro 4, cap.20 de los dias Geniales de Alexandro de Alexandro podrá vér V. md. un largo Catalogo de los diferentes dias, que tales, y tales Naciones tenian por felices, o infaustos. Sin embargo, los hombres de superior talento despreciaban estas observaciones Nacionales. Asi Luculo emprendió la batalla contra Tigranes en dia que los Romanos tenian por infausto; y lo mismo hizo el Cesar en su expedicion á la Africa, correspondiendo felíz suceso. Y Alexandro, amonestado por los suyos, que no invadiese á los Persas en el mes de Junio, porque era luctuoso para los Macedones, despreció la advertencia, diciendo con escarnio de ella, que mandaba que quitasen á aquel mes el nombre de Junio, y le llamasen segundo Mayo.

4. La Mote le Vayer dice, que los Turcos tienen por dia feliz el Miercoles, y los Españoles el Viernes. Esto segundo nunca lo he oído, pero sí el que los Italianos tienen por infausto el Viernes, como acá se dice, que lo es el Martes.

5 Como acabo de decir á V. md. que el comun origen de reputar diferentes Naciones tal, ó tal dia por infausto, fue haver padecido aquel dia alguna sobresaliente calamidad; es natural desee saber, si de este principio viene tenerse en España el Mar-

tes por aziago. Y yo satisfago á su presumido deseo, diciendo que sí. Pero será nueva prueba de ser esta observacion vanisima la relacion del infortunio, que dió ocasion á ella. Fue éste una derrota, que padecieron los Aragoneses, y Valencianos un dia Martes, vencidos por los Moros en la batalla de Luxen el año de 1276. Dos famosos Historiadores Españole son mis fiadores. El Padre Mariana, y el gran Zurita. El Padre Mariana, lib. 14 de su Historia de España, cap. 20, dice asi: Al tiempo que el Rey (Don Jayme) estaba en Xátiva, los suyos fueron destrozados en Luxen. El estrago fue tal, y la matanza, que desde entonces comenzó el Vulgo á llamar aquel dia, que era Martes, de mal agüero, y aziago.

6 Zurita, lib.3 de sus Anales, cap. 100, refiere el caso de esta suerte: Llegaron á Luxen los nuestros muy cansados, y fatigados del grande calor que bacia, y á vista de Luxen descubrieron los enemigos, que eran quinientos de á caballo, y tres mil de á pie, y tuvieron con ellos una muy brava batalla, y fueron los nuestros vencidos, y murieron Don Garcia Ortiz de Azagra, y un bijo de Don Bernardo Guillen de Entenza, y tanta gente de caballo, y de pie de Xátiva, que quedó aquella Villa por este destrozo mvy yerma; y por esta causa, segun Marsilio escribe, se decia aún en su tiempo por los de Xátiva el Mar-

tes aziago.

ma inadvertencia de los que sobre este suceso fundaron la observacion de ser aziago el Martes. La primera es, que el estrago, que padecieron los Christianos en esta ocasion, fue levisimo en comparacion del que executaron en ellos los Moros
en la funesta batalla de Guadalete, en que fue destrozado un
Exercito de cien mil hombres, mandado por el Rey Don Rodrigo; quando la gente vencida en Luxen verisimilmente no
pasaria, quando mas, de cinco mil hombres, pues los enemigos no pasaban de tres mil y quinientos. Pues si en aquel
gran destrozo no se observó el dia de la semana, en que acaeció, para declararle aziago, cosa ridicula fue observar estotro.

8 La segunda es, que aquel daño fue particular de Aragoneses, y Valencianos, no comun á todos los Españoles, siendo entonces la Corona de Aragon Reyno á parte, de quien en ninguna manera dependia el resto de España. Al contrario, La batalla de Guadalete fue funesta, y funestisima á la Nacion Española. Permitase, pues, graciosamente, que en Aragon, y Valencia tengan por aziago el Martes. Mas si en toda España se debiese observar algun dia como tal, sería aquel en que se dió la batalla de Guadalete. A que se añade, que los autores de esa observacion fueron unicamente los vecinos de Xátiva, por los muchos de aquel Pueblo, que perecieron en aquel combate. Pues qué cosa mas irracional, que mirar algun dia como aziago para toda la Nacion, porque fue funesto para un Pueblo particular?

9 Y observo aqui de paso, que si algun dia de la semana se debiese notar como funesto para Xátiva, con mucho mas razon se notaría el Jueves, que el Martes. Diré á V. md. el por qué. A 25 de Mayo del año de 1707, despues de un sitio fuertemente resistido de parte de los sitiados, entró á viva fuerza en Xátiva el Caballero d'Asfelt, Comandante de las Tropas de España, y Francia en el Reyno de Valencia, á que, despues de llevar el Soldado á filo de cuchillo quanto encontró, se siguió la total desolacion de aquel Pueblo, que fue enteramente arrasado, á excepcion de las Iglesias, y pocas casas de algunos particulares, que se mantuvieron fieles. Cayó aquel año el dia 25 de Mayo en Jueves. Quánto mas calamitoso fue este Jueves, que aquel Martes!

10 Pero lo peor, señor mio, no está en que esta observacion es falsa, sino que sobre esto es supersticiosa; y lo mismo digo de la observacion de otro qualquiera dia, ó de la semana, ó del año, como fausto, ó como infausto; y asimismo como apto, ó inepto para que alguna operacion, ó diligencia tenga buen efecto, o como significante de algun suceso futuro. Este es el sentir comun de los Theologos Morales, aunque en orden á una, ú otra particularidad no están todos convenidos. Yo sobre este punto enteramente subscribo á las decisiones del P. Martin Delrio, lib.3, Disquisit. Magic. p. 2, q.4, sect.6. Asi digo con él, que es supersticioso observar qué tiempo, v. g. si lluvioso, ó sereno, hizo en los dias de San Vicente, San Urbano, y de la Conversion de San Pablo, para colegir de aí si la cosecha será buena, ó mala. Leandro, apud Gobat, de Superstitione, sect.2, n.953, pretende absolver esta observacion de supersticiosa. Verdaderamente si ésta no

lo es, ninguna lo será; porque es visible la inconexion de la buena, ó mala cosecha con el temporal que se notó aquellos tres dias.

Igualmente supersticiosa es la observacion, que reyna, 1 I segun se me ha escrito, en muchos lugares de Castilla de los tres primeros de Febrero, pretendiendo el Vulgo, que en aquellos tres dias se cuaxa el granizo, que en el discurso del año ha de dañar los frutos. Y para precaucion; esto es, para estorvar la coagulacion del granizo, usan, como de remedio, de la pulsacion de las campanas. Digo que esta observacion es igualmente supersticiosa, que la pasada; pero mas ridicula, porque supone la coagulacion del granizo anterior dias, y meses á su precipitacion sobre la tierra, como si pudiese estár naturalmente suspendido tanto tiempo en el ayre.

Digo lo segundo con el P. Delrio, que es supersticion coger tales, ó tales yervas el dia, ó noche de San Juan, en la creencia de que cogidas entonces tendrán virtud natural mas eficaz, que en otro qualquiera tiempo. Ví en cierto País, que quando havia truenos, quemaban verbas cogidas en la noche de San Juan, pretendiendo disipar el nublado con aquel sahumerio. De la misma harina es ingerir los arboles el dia de la Anunciacion: sangrar los caballos el dia de San Estevans cortarse las uñas los Viernes, 6 los Sabados, y otras observaciones semejantes, las quales, dice el mismo Autor, bien lexos de ser obsequiosas á aquellas festividades, antes las infaman,

v deshonran: Festa sic potius inbonorant, quam colunt.

Es verdad que añade, que no se atreve á condenar á los que adscribiesen los buenos efectos de estas prácticas al merito, y proteccion de los Santos, que se celebran en aquellos dias: Non auderem eos damnare. Mas para mi siempre es sospechoso, que solo para una cosa determinada, y solo en dia determinado fien en el merito de los Santos. Los devotos del Proto-Martyr San Estevan podrán valerse de su intercesion con Dios para qualquiera cosa util, y honesta, y no precisamente para una operacion tan mecanica, y sucia como es sangrar los caballos; y podrán implorar su proteccion, no solo el dia de su fiesta, mas en otro qualquiera; aunque no niego, que mas excitada la devocion en su festividad pueda ser mas eficáz. Pero si la devocion es buena, 6 mala; esto es,

fal-

falsa, 6 verdadera, se ha de colegir de las circunstancias: Non bona devotio, dice el Padre Delrio, quæ cum scandalo conjuncta, quæ meritò suspecta, quæ anilis, quæ singularis, quæ nullo Ecclesiæ, vel traditionis munita suffragio. Por esta regla (que es muy segura) toda devocion, que tenga alguna apariencia de disonante, ó ridicula, y por otra parte no estuviere apoyada por la Iglesia, ó por tradicion legitima, se debe condenar como supersticiosa.

El P. Gobat, ubi supra, justisimamente se lastima de que muchos Catholicos con tales prácticas supersticiosas dán ocasion, ó pretexto á los Hereges para hacer burla de nuestra Religion: Verè multi Cutholici præbent à Catholicis ansam subsannandi nostram Religionem, atque abborrendi ab ea, dum vacant, & mordicus quidem, superstitiosis quibusdam actiombus; anadiendo, que están los Prelados de las Iglesias obligados á poner remedio en ello, como lo hizo el Obispo de Ratisbona Sebastian Henichio, varon de gran prudencia, y zelo, en un caso, de que fue testigo el mismo P. Gobat. Practicaban los rusticos de una Aldéa, distante tres leguas de Ratisbona, sumergir en una fuente, 6 lago la Imagen de San Urbano, para alcanzar de este modo por su intercesion lluvia quando la necesitaban. Dióse noticia al señor Obispo de que los Luteranos de Ratisbona hacian mofa de esta práctica, tratandola de ridicula, y supersticiosa. Conoció el Obispo, que los Luteranos tenian razon, y la prohibió severamente para en adelante.

res (ó mejor diré Escribientes) ignorantes, y rudos de nuestra Peninsula, que quanto articulan, ó escriben los Hereges condenan por heregía, ó por lo menos como sospechoso de ella, extendiendo malignamente la censura á materias las mas inconexas con la Religion. Perteneciente á la Religion era la nota que ponian los Luteranos de Ratisbona á aquella práctica rustica. Con todo, el Prelado condenó ésta, aprobando, ó confirmando el dictamen de los Luteranos; porque la Religion Catholica ama la verdad en qualquiera parte que la encuentra, y no el zelo imprudente, y ciego, que casi siempre es acompañado de tema, y ojeriza. Pero lo mas intolerable es, que estos burdos Aristarcos, porque no se haga patente á retodos su ignorancia con las luces de Critica, Filosofia, Ma-

thematica, y aun de Historia Sagrada, y Profana, que nos comunican varios doctos Estrangeros, buenos Autores, y buenos Catholicos, aun sobre estos pretenden arrojar la nota de sospechosos, sin mas titulo, que el de ser Estrangeros. Injuria tan grave, que si ignoran su fealdad, podemos colegir, que no están mucho mas adelantados en Theología, que en Filosofia. Dexando aparte, que esto es usurpar en alguna manera la jurisdiccion de aquel Sagrado Tribunal, á quien unicamente compete echar tales fallos.



## CARTA XIV.

#### SOBRE LAS TRADUCCIONES de las Obras del Autor en otros Idiomas.

/ UY Señor mio: Gustoso, y agradecido recibo la norabuena con que V.S. me favorece del curso, y aceptacion que han logrado mis Escritos; pues no puedo negar, que ésta ha sido bastante, y respectivamente á su merito muy excesiva. Mas eso de que el Theatro Critico esté traducido en todas las lenguas vivas de Europa, aunque á mis oídos tal vez llegó alguna voz vaga de eso mismo, creo que carece de fundamento. Y pues V.S. desea saber lo que he alcanzado en esta materia, digo, que apenas tengo certeza de otras traducciones, que las que hay en lengua Francesa, y Italiana; y ni aun sé si alguna de esas está concluída. La Francesa se hace en París, y se vende en la Oficina de Pedro Clemente, Mercader de Libros. Empezóse el año de quarenta y dos. Lo que tiene de particular esta traduccion es, que el Traductor no ata en cuerpo de libro los Discursos pertenecientes á cada Tomo; sí que luego que se imprime cada Discurso suelto, lo echa al Público, en que pienso lo haya acertado para su interés. A mi mano solo han llegado los diez y seis Discursos del primer Tomo, y los tres primeros del segundo, que me remitió el el año de 43 Mr. Boyer, Medico del Rey Christianisimo, con quien

quien he tenido alguna correspondencia. Esta traduccion está en un todo defectuosisima; de modo, que parece que el Traductor sabe muy mal la lengua Española, y nada bien la Francesa. Sin embargo, poco há supe, que corre con felicidad.

- 2 En Italia se están haciendo á un tiempo tres traducciociones: una en Roma, otra en Napoles, y otra en Venecia. De la de Napoles me dió noticia el mismo Traductor havrá como quatro años. Empezó la traduccion, segun él me avisó, por el quarto Tomo, sin que me explicase el motivo que tuvo para esta inversion, que en efecto envuelve algo de deformidad. De la de Venecia solo sé, porque se lo dixo en Madrid el año de 40 el Señor Marqués de Santa Cruz del Viso á mi Compañero el Padre Maestro Fr. Joseph Perez, Cathedratico de Visperas de Theología de esta Universidad de Oviedo. Y haviendo tanto tiempo que esta traduccion empezó á salir á luz, es verisimil, que hoy esté toda fuera de la prensa.
- : 2 La traducción Romana fue la mas tardía, porque empezó el año de 44, y con todo ésta es la unica que llegó á mi mano. Solo tengo el primer Tomo. El Traductor es el Abad Marco Antonio Franconi, Academico de la Arcadia de Roma. Está estampado en la Oficina de los hermanos Pagliarinis, Impresores, y Mercaderes de Libros. Nada se omitió en esta impresion para hacerla hermosa. Es excelente el papel, y bella la letra, con ampla margen, y buena encuadernacion. La lastima es, que en lo que mas importaba, que es la fidelidad de la traduccion, no huvo el mismo cuidado, ó no pudo haverle. En efecto, aunque se debe suponer, que el Traductor, siendo de la Academia Arcadia, posee con perfeccion la lengua Italiana, está algo lexos de llegar á este grado en la Española. Asi en algunas partes falta la significacion propria de la voz, 6 el sentido genuino de la clausula. En Roma solo se notó, que la traduccion era seca, segun escribió el Coronél Don Rodrigo de Peral, que estaba á la sazon alojado á siete leguas de distancia de Roma, y á quien poco despues debí el favor de remitirme el Libro, y el de avisarme, que para la traduccion del segundo Tomo, y siguientes se havian aplicado manos mas habiles: lo que yo entiendo de que el Abad Franconì se haya asociado algun sugeto muy versado en los dos idio-

- idiomas, Italiano, y Español, pues dicho Abad en el Prosogo promete continuar la traducion de todas mis Obras: Doppe l'ottavo Tomo, compimento del Theatro Critico, vidarò la versione del primo Tomo delle Lettere Erudite, sperando di potervi presentare anche il secondo.
- 4 Sobre cuyas palabras advierto á V.S. que este Traductor llama al octavo Tomo complemento del Theatro Critico,
  á causa de que aunque en el original el Theatro, entrando el
  Suplemento, se compone de nueve Tomos, en esta version
  Italiana no tiene mas que ocho. Es el caso, que fue el Traductor esparciendo, y acomodando en los lugares respectivos
  las addiciones, y correcciones de que se compone el Suplemento, colocando al fin de cada Discurso las correspondientes
  á aquel Discurso, en que no puedo menos de aplaudir, y
  agradecer su idéa.
- 5 Dixe arriba, que apenas tengo certeza de otras traducciones, que las expresadas; porque aunque se me dió noticia de la traduccion Alemana, no sé si le dé entero asenso. Esta me vino por medio de Don Joseph Garcia Tuñon, Capellan del Ilustrisimo Señor Nuncio de España; y á éste por un Romano, Oficial de la Nunciatura, que le aseguró, que el Eminentisimo Cardenal Bezzozi tenia el Theatro Critico en lengua Alemana. Si hay esta traduccion, es verisimil que sea Autor de ella el Varon de Schomberg, residente en Dresdes porque este docto Caballero há trece, ó eatorce años pidió á un corresponsal suvo Español un resumen de mi vida, con las circunstancias de nacimiento, patria, nombres, y calidad de mis padres, edad, tiempo en que recibí el santo Habito, estudios, empleos, y honores que tuve en la Religion, &c. lo qual no veo para qué pudiese ser, sino para estampar estas noticias en la frente de alguna traducion de mis Obras.
- 6 De Inglaterra solo sé, que años há entró allá el Theatro Critico. Esto me consta por Carta de un Inglés, que ni sé cómo se llama, porque no firmaba, ni cómo introduxo el pliego en el Correo de Madrid. El asunto de dicha Carta es digno de que V. S. y otros lo sepan, porque fue correccion de un yerro mio. Havia yo escrito en el Tom. 4, Disc. 12, §. 25; que el arte de la escritura compendiosa, aquella digo, que procediendo por breves notas significativas de dicciones ente-

ras, seguia con la pluma el rápido movimiento de la lengua; conocida, y usada de los Antiguos, no ha llegado á nuestros tiempos. Advirtiome, pues, el Anonymo Inglés, que yo estaba muy engañado en esto, porque dicha arte vive, y es muy bracticada en Inglaterra, de la qual me nombraba los Maestros mas famosos, que la enseñan alli, y aun ponia una especie de ensayo, 6 muestra de ella en la Carta. Despues que la recibí, que havrá quatro años, poco mas, ó menos, ví confirmada la misma noticia en el Diccionario Critico de Pedro Bayle, Tom.3, pag.2410, donde despues de hablar del uso que hacian los Antiguos de las notas de abreviacion, añade: Este urte es conocido, y practicado boy en Inglaterra mejor que en algun otro Lugar del Mundo. Estas palabras á la verdad suenan, que no solo en Inglaterra se practica este arre, mas tambien en otras tierras, aunque no con igual perfeccion; pero yo creo, que lo mas á que se puede extender su significacion es, que en otras Regiones solo uno, ú otro particular se haya dado á este estudio; pero no que haya Maestros destinados á su enseñanza. como en la Gran Bretaña: y sin el auxilio de la escuela, quanto pueda abanzarse un particular será poquisima cosa.

El citado Anonymo me añadia, que este arte cada dia se vá perficionando mas, y mas en Inglaterra. Y no sería maravilla, atenta la valentía del genio Inglés, que se adelante, 6 esté yá mas adelantado en Londres, que lo estuvo en la

antigua Roma.

8 Finalmente, como, respecto de las Naciones, con quienes guerreamos, á vueltas del Politico, tenemos impedido el
comercio Literario, no es facil saber lo que pasa en Alemania,
Inglaterra, Polonia, &c. en orden á las traduciones de mis
Obras. A que puede V. S. añadir lo poco, ó nada que yo
cuido de adquirir tales noticias. Nuestro Señor guarde á V. S.
muchos años, &c.

### CARTA XV.

#### CONTRA LA PRETENDIDA multitud de Hechiceros.

UY Señor mio: Muy trasnochada viene yá la reconvencion, que V. md. me hace, sobre lo que en el Discurso quinto del segundo Tomo del Theatro Critico dixe sobre la raridad de hechiceros. Pero yá veo que esta tardanza pendió de que hasta ahora no tenia los materiales, que hoy me presenta como objecion contra lo que afirmé en el lugar citado. Y qué materiales son estos? La hechicera de una Aldéa del Tiról, y el Magico de Ingolstad, de que le dió noticia un Viagero, que V. md. no nombra, contentandose con decir, que es un Militar muy entendido. Norabuena que lo sea. Y qué? No hay Militares muy entendidos, que cuentan sendas patrañas? Señor mio, como no soy amigo de insinuar por rodéos lo que puedo explicar por atajos, resueltamente digo, que tanto creo el vuelo de la hechicera, y la burla que hizo el Magico al Viandante de desaparecerle los platos de la mesa, con lo demás que me refiere de uno, y otro, como las aventuras de Amadis de Gaula, y de Don Belianis de Grecia.

2 Ni lo que V. md. anade, como previniendo de antemano mi disenso, que aquellos prodigios son posibles, hace alguna fuerza. Sí señor, posibles son. Pero estoy yo obligado á creer como existente todo lo que es posible? En ninguna manera. Posible es sin duda, que Dios haya colocado algunos habitadores en la Luna, y otros Planetas. Con todos apostaré algo de bueno á que V. md. no cree existentes tales habitadores, como yo tampoco los creo. Lo posible no coincide con lo verisimil, antes discrepa infinito uno de otro. Todo lo que es extraordinario, por posible que sea, tiene otros tantos grados de increible, quantos tiene de extraordinario. Esto se entiende prescindiendo de los testimonios que lo apoyan. los quales pueden ser tan fuertes, que obliguen á creer lo . 3

que sin ese apoyo sería increíble. Sobre que puede V. md. leer lo que he escrito en el Discurso de la Regla Mathematica de la Fé Humana, que es el primero del quinto Tomo del Theatro Critico. Y qué autoridad tiene para calificar aquellos prodigios magicos un Viandante, sin otro caracter, que el que V. md. le dá (acaso graciosamente) de un Militar muy entendido? Mas doy que sea verdad todo lo que dixo el Viandante. No veo que eso pueda servir mucho al intento de V. md. pues yo no niego, que haya hechiceros: solo digo, que estos son rarisimos; y el que sean muchos no se prueba con dos solos, que se cuentan allá de lexas tierras.

3 Hagome cargo de que yá V. md. preocupó esta solucion, agregando á los prodigios, que refirió su Viagero, otros muchos, (aunque sin especificarlos) que testifican varias relaciones escritas por otros Viageros, (que tampoco nombra) especialmente algunos que han peregrinado, yá por los Países

Orientales, yá por la America.

Lo primero, señor mio, Estrabón dixo, que todos los Viageros son mentirosos en el asunto de sus viages. Yá veo que esto es mucho decir. Mas no se puede negar, que, por lo comun, este genero de gente claudica bastantemente por este camino. Hacerse un hombre espectable, y grato en las conversaciones, refiriendo de lexas tierras cosas singulares, que los circunstantes no han visto, ni oído, dá una grande satisfaccion á su amor proprio. Mucho mas si son sucesos prodigiosos los que refiere. Yá lo he escrito mas de una vez, que hombres, por otra parte nada embusteros, suelen caer en la tentacion de fingir, que vieron tal, ó tal portento, por complacerse en la admiracion de los oyentes; como que ésta es en alguna manera reflexiva sobre sus proprias personas. Se puede decir, que es menester una varacidad heroica para no rendirse á este genero de alhago. Sobre todo, cosas de hechicerías, y encantamientos hechizan, y encantan al que habla, y al que oye. De aqui vienen tantos cuentos Magicos, que primero se esparcieron en las Plazas, y despues, por beneficio de la Imprenta, subieron á las Bibliotecas.

Lo segundo, contra lo que afirman esos Viageros de las muchas hechicerías de Países remotos está el silencio de otros, que anduvieron las mismas tierras, y refieren lo Tom. III. de Cartas.

- 146 CONTRA MULTITUD DE HECHICEROS. que observaron en ellas, sin hablar palabra de hechiceros, 6 hechiceras; lo que no dexarian de hacer, si los huvieran hallado, por ser esto cosa que excita, y lisonjea mas la curiosidad, que todo lo demás que refieren.
- 6 Lo tercero, lo que por la mayor parte se infiere de las relaciones de esos Viageros no es que haya los muchos hechiceros, de que hacen mencion; sino que los barbaros de aquellos Países los tienen por tales, en que es facilisimo sean engañados: pues aun los pobres paysanos de por acá, con ser mucho menos estupidos, lo son muchas veces, teniendo por hechiceros á los embusteros, que quieren persuadirlos que lo son. De varios Países se sabe positivamente por buenos Autores, que los que creen en ellos ser hechiceros, no son otra cosa, que unos bribones, que se hacen temer, y respetar con ese embuste.
- 7 Yá en otra parte cité al Padre du Halde, de la Compañia de Jesus, que en el Tomo tercero de su grande Historia de la China es de este sentir en orden á los hechiceros
  de aquella Region. El Padre Charlevoix, de la misma Compañia, viene á decir lo mismo de los del Japón en el Tomo
  primero de la Historia de aquel Imperio, cap. 11. Lo proprio asienta el Geografo Martiniere de los Iroqueses, Nacion
  de la America Septentrional, en el Tom. 4, part. 2, pag. 149.
- 8 Pero el testimonio mas decisivo en esta materia es el del Reverendisimo Padre Maestro Joseph Gumilla, de la misma Compañia, Autor de la bella Obra del Orinoco Ilustrado, dada á luz en dos Tomos este año proximo de 1745. Digo que es el testimonio mas decisivo por varias circunstancias. La primera es, que habla de lo que vió, y observó por sí mismo en los muchos años que exerció el sagrado ministerio de Misionero en varios Países de la America Meridional. La segunda, que los oficios, que obtuvo de Superior de las Misiones del Orinoco, Meta, y Casanare, Provincial del Nuevo Reyno de Granada, y el que hoy exerce de Procurador á entrambas Curias por dichas Misiones, y Provincia, constituyen un testigo muy superior á toda excepcion. La tercera, y principalisima es, que sus mismos Escritos hacen visible, que es dotado de una justa critica, y de conocida veracidad.

- o Vea, pues, V. md. ahora lo que este sugeto en el libro I de su Orinoco Ilustrado, cap. 10, donde habla de la Nacion de los Aruacas, siente de los hechiceros Americanos. Estos Indios, dice, son los mas diestros, y aun creo que son los inventores de la Maraca, que se baintroducido tambien en otras Naciones; y se reduce á un embustero, que se introduce á Medico: bace creer á los Indios, que babla con el demonio, y por su medio sabe si ba de morir, ó no el enfermo. Para estas consultas tienen sus casitas apartadas, pero á vista de las poblaciones; y encerrados en ellas los Medicos, se pasan toda la noche gritando, y sin dexar dormir á nadie, así por los gritos, como por la Maraca, que es un calabozo con mucho numero de piedrecillas adentro, con que bacen un fiero, é incesante ruido: grita, y pregunta al demonio el Piache; (asi llaman á los tales Medicos) y quando se le antoja muda de voz, y finge las respuestus del demonio. Digo que finge, porque yá está averiguado, que todo es una pura mentira, y un engaño, y burto munifiesto lo que cobra por su trabajo despues que muere el enfermo, y es todo lo mejor del difunto, menos lo que la pobre viuda pudo esconder. Y muy poco despues: Asi entre estos Indios Aruacas, como en las demas Naciones del Orinoco, y Rio Meta, no ballé señal alguna probable de que se aparezca el demonio á los tales. Y algo mas abaxo refiere, como un Flamenco, llamado Francisco Eglin, con astucia sorprendió en la trampa de su fingido demonio á un Piache, con lo qual confesó de plano el Indio su flaqueza, y el embuste con que engañaba á los Indios para ganar de comer. Vea V. md. en lo que paran esos Piaches Magicos, de que algunos de nuestros Viageros nos aseguran hay tanto numero en la America.

ro Es verdad, que en la misma parte apunta un caso particular, en que parece, que el demonio con voz sensible procuraba retraher á unos Indios del animo en que estaban de hacerse Christianos. Pero las señas, que dá, son compatibles con que esto fuese trampa de otro Indio. Fuera de que yo no niego, que en uno, ú otro caso raro el demonio se apartezca á sus Idolatras.

11 Hagome cargo de que uno, ú otro Misionero, de cuya veracidad, en atencion á su Apostolica vida, no se puede dudar, sin hacerles grave injuria, dán por sentado en

148 CONTRA MULTITUD DE HECHICEROS.

sus relaciones haver muchos hechiceros en los Países Gentilicos, donde exercieron su sagrado ministerio. Pero respondo lo primero, que la mayor parte de lo que dicen es puramente de oídas. Respondo lo segundo, que aunque no se puede dudar de su veracidad, se puede, y aun debe dudar si tenian la sagacidad, y aplicacion necesarias para discernir entre la realidad, y el embuste; porque son infinitas las invenciones que hay para fingir operaciones Magicas; y algunas tan solapadas, que imponen á los mas advertidos.

ta de un profesor de juegos de manos, que á todo el Pueblo Romano persuadió, que era Magico; y si á él no le fuese preciso, para evitar el castigo, descubrir la superchería de que havia usado, hasta hoy estarian alli en aquella creencia.

13 Gayot de Pitaval, en el Tomo sexto de sus Causas célebres, cuenta, que en París una muger, llamada la Voisin,
fue tenida de aquel gran Pueblo por hechicera insigne; y
y refiere los artificios de que usaba para vender una espada,
que por encanto hacia vencedor de todos al que usaba de
ella: para hacer creer, que sabía los secretos mas intimos
de todas las familias: para representar en la agua de un barreño la figura propria del ladron, que havia hurtado unos
dineros: para imitar truenos, y relampagos, &c.

14 Mr. de Segrais, en sus Anecdotas, refiere cosas semejantes del Abad Brigalier. Este expendió quarenta mil escudos por hacerse Magico; y no pudiendo conseguirlo, se
aplicó á persuadir, que lo era, lo que logró con varias sutilezas. En el Autor citado se puede vér cómo fingió la resurreccion de un pajarillo realmente muerto: la mudanza repentina del color roxo de una pieza de tela en verde: la
transformacion de un pollo de gallina en pabo; y en fin, la
aparicion del diablo: pero esta ultima ilusion fue funesta
para muchos. El modo con que se conduxo en ella fue el
siguiente.

15 Formó en una pared de su casa un nicho, 6 seno capáz de ocultar en él un hombre, poniendo delante una pintura del diablo. Hecho esto, para hacer el papel de tal, echó mano de un pobre de la peor figura, que pudo encontrar; al qual, despues de bien tiznado el rostro, y revestido

de

de otras circunstancias, que esforzasen la representacion, colocó en el nicho, previniendole, que quando pronunciase tales palabras, tirando la efigie del diablo al suelo, saltase al pavimento de la quadra, y corriendo sin detenerse pasase á otra inmediata, que estaba obscura. Fueron muchos los curiosos, que concurrieron a vér cómo el Abad Brigalier desempeñaba la promesa, que havia hecho de mostrarlès el diablo: y despues de practicadas por el Abad, delante de todos, algunas ceremonias, que tenian el ayre de magicas, se executó la ilusion en la forma insinuada; de que resultó la fractura de muchas piernas, y brazos, porque aterrados todos los circunstantes, huvo algunos que se arrojaron por las ventanas.

ró Pitaval en el lugar citado arriba dice, que la Voisin jugó la misma invencion en París; pero como en Leon de Francia fue costosa para los circunstantes, en París estuvo muy cerca de ser funesta para el que hacia el papel de diablo. Fué el caso, que hallandose alli el famoso Duque de Luxemburg, uno de los mas resueltos Capitanes, que tuvo la Francia, que havia gustado de concurrir al ofrecido espectaculo; haciendo el diabolico farsante, luego que se apareció, ademán de ir á embestirle para hacerle huir aterrado, el Duque le puso delante la punta del espadin, diciendole: Monsieur diablo, si adelantais un paso mas, os pasaré de parte á parte: con que el pobre diablo no tuvo otro recurso, que echarse á sus pies pidiendo misericordia.

Magico fingido, que dexó atonita la gente, quitando repentinamente la corcoba á un hombre, que padecia esta deformidad, no mas que con pasarle la mano por la espalda. Pero qué? La corcoba era solo aparente, y consistia en una vexiga entumecida, dispuesta de modo, que con una ligera presion se desinchaba.

18 Me opondrá acaso V. md. que en aquellas tierras barbaras, donde nos cuentan tantas hechicerías, no son los hombres capaces de discurrir estas sutilezas para contrahacer la Magica, Pero á esto digo lo primero, que para mentir, y engañar en ninguna tierra faltan hombres muy habiles. En el Libro 6 de las Cartas Edificantes se refiere un ingeniosismo Tom. III. de Cartas.

K 3 ar-

artificio con que los Sacerdotes idolatras del Maduré (País de la India Oriental) representaban, que su venerado Idolo lloraba á tiempos, ordenando este embuste á retraer aquella miserable gente de abrazar la Religion Christiana.

• 19 Digo lo segundo, que si los embusteros de allá no son tan sagaces como los embusteros de acá, á proporcion el Vulgo de allá es mas rudo que el de acá: con que menos habilidad bastará para engañarlos. El Marqués de San Aubin refiere, que el que era respetado por supremo Hechicero entre los Hottentotes (Nacion sumamente barbara ácia el Cabo de Buena Esperanza) confesó, que era mayor Magico que él un Soldado Europeo, á quien vió beber un poco de agua ardiente encendida; en que no hay mas dificultad, que la de treverse á hacerlo.

20 Digo lo tercero, que ni aun acá es menester alguna especial habilidad para engañar al Vulgo en materia de hechicerías. Añado, que ni aun poca, porque no ha menester que nadie le engañe. El se engaña á sí mismo. Por vanisimas conjeturas, y levisimas apariencias cree hechiceros, y hechicerías que no hay. Trate V. md. esta materia con los inocentes paysanos de qualquiera territorio, y les oirá tantos cuentos de hechicerías, que para ser verdaderos era preciso hormiguear el Mundo de hechiceros, y hechiceras.

21 Es verdad, que estos cuentos por la mayor parte son mentiras, que ellos fraguan, ó que oyeron á otros. Pero muchas veces solo á su propria rudeza deben el concepto de la hechicería. En qualquiera Pueblo donde pareza un Volatin de particular agilidad, ó un Jugador de manos de algo especial destreza: En fin, el que haga qualquiera cosa insolita, y en alguna manera admirable, juzga el Vulgo, que procede de

pacto con el demonio.

Vulgo comprehendo no pocas brillantes pelucas, no pocos venerables bonetes, no pocas reverendas capillas. Havrá como treinta y seis años, que algunos Maestros, y Doctores de cierta Universidad tuvieron por hechicero a un tunante Francés, que imitaba con gran propriedad las voces de veinte y quatro pajaros. Y havrá como catorce, que haciendo sus habilidades en esta Celda, en que estoy escribiendo, un Ita-

Italiano muy diestro en juegos de manos, tuvimos bastante trabajo en quitar de la cabeza á un Letor de Theología, que concurrió, el que executaba algunas cosas en virtud de pacto.

23 Por conclusion, señor mio, en lo que todos debemos convenir es, que huvo, y hay Hechiceros, pero poquisimos; y aun esos con un poder muy limitado: yá porque Dios, por su bondad no permite al demonio que pase de tales, ó tales limites: yá porque el demonio por su malicia rehusa á sus siervos, aun aquellas comodidades temporales, que por medio de la Magia podrian adquirir. Mas esta reflexion me dá motivo, y ofrece materia para otra Carta, que remitiré á V.md. quanto antes pueda. Entretanto ruego á nuestro Señor guarde á V.md. muchos años, &c.



# CARTA XVI.

SOBRE CIERTA LESION de la vista de un Caballero.

EN RESPUESTA A LA MADRE del paciente, que havia escrito al Autor, embiandole la consulta, que le hacian dos Medicos, por si hallaba algun remedio al accidente. Donde se advierte, que como la respuesta á la señora es ordenada á que la vean los Medicos consultantes, no debe estrañar el Lector los textos Latinos, y noticias Fisicas, Anatomicas, y Matematicas que hay en ella.

UY Señora mia: Con gran dolor he leído la de V. md. y la consulta que la acompaña de los Seño s Dotores N. y N; porque juzgo el defecto que su hijo de V. md. K4

contraxo en la vista, de resulta de estar mirando al Sol de hito en hito largo rato, de muy dificil, y acaso de imposible curacion. Esa nieblecita blanca, que le impide la inspeccion de aquella parte del objeto, que quiere mirar directamente, proviene sin duda, como esos señores Dotores discurren muy bien, de la lesion que los rayos solares hicieron en la retina; á que añado, que no en toda ella, sí solo en su parte central, o en el medio, donde termina el nervio optico, que es el sitio en que hicieron impresion los rayos del Sol; digo la impresion mas viva, y eficaz; lo que es general á los rayos visuales de qualquier objeto que vienen por el exe optico; esto es, por aquella linea que, saliendo del objeto, se considera encaminarse por el centro, ó medio de los tres humores'del ojo perpendicular á ellos, y se termina en el centro de la retina. De aqui es, que el paciente vé los objetos, que mira, algo lateralmente; porque los rayos visuales de estos no vienen por el exe optico, 'ni se rerminan en el centro de la retina, sino con algun desvio.

2 El Padre Claudio Francisco Dechales, lib. 1 Opticæ, proposit. 30, cuyo titulo es, de oculorum suffusionibus, muscis, & aliis bujusmodi, toca, aunque muy de paso, y generalisimamente el caso de nuestro enfermo, atribuyendo el daño á la retina, por estas palabras: Hoc accidit bis, qui Solem intuiti sunt, qui propterea in objectis singulis Solem vident, eo

quod retina fuerit vulnerata.

3 Pero qué lesion es la que recibe en este caso la retina? Resueltamente afirmo que es una alteracion constante de su textura, que viene à ser continuacion de aquella misma que padeció al recibir los rayos Solares, aunque algo débilitada; y por eso representa siempre el Sol, aunque débil, y confusamente. Esto se entenderá claramente con un experimento muy facil de hacer, y que yo hice algunas veces. Si el que miró por un rato un objeto fuminoso, ó muy iluminado, cierra luego los ojos por algun espacio de tiempo; v. g. quatro, ó cinco credos, le parece vér aquel mismo objeto, aunque débil, y confusamente. Puede hacerse esta experiencia con la luz de una candela al tiempo de acostarse, y de dia con una vidriera iluminada del Sol: una, y otra hice algunas veces; pero en la vidriera se hace con

mayor evidencia, porque despues de cerrados los ojos, se representa con la division de todos sus quarterones, y las listas de plomo que los dividen.

- 4 Esto prueba, á mi parecer, invenciblemente, que dura por algun rato en la retina aquella preternatural textura, que produxo en ella la impresion viva del objeto, y por la qual se representa. Mas por qué no permanece por mas tiempo aquella textura preternatural? Porque las fibras por su fuerza elastica se ván restituyendo á su positura natural; y asi como poco á poco se ván restituyendo, al mismo parese se vá desvaneciendo la imagen del objeto, hasta que, lograda enteramente la textura nativa, se desaparece enteramente la imagen.
- Esto sucede quando el objeto no es muy intensamente luminoso, ó es poco el tiempo en que se mira. Mas como . la luz del Sol es extremamente viva, á proporcion es su ac-· cion mucho mas eficáz, que la de otro qualquier objeto luminoso, ó iluminado: con que, recibida en la retina por algun tiempo considerable, es natural, que induciendo en sus . fibras una corrugacion, ó crispatura fuerte, extinga, ó dexe sin exercicio la fuerza elastica de ellas; del mismo mo-. do que hace el mismo efecto de crispar, 6 corrugar el fuego en qualquiera cuerpo flexible, y fibroso; v. g. un pergamino que reciba su accion muy de cerca, y por algun tiempo considerable. Donde advierto, que este no es caso simil, sino el mismo, porque el Sol es realmente fuego, y su accion es rigurosamente ignea, como se vé en los espe-: jos ustorios; y lo que hace en los espejos ustorios, hace, aunque no con tanta fuerza, en los ojos; ó hacen los ojos, respecto del Sol, lo mismo que los espejos ustorios convexos; esto es, por medio de la refraccion, que padecen en los tres humores de que constan, unir sus rayos en el centro . de la retina. De modo que el ojo es en realidad un espejo ustorio convexo.
- ciente, me parece á mí naturalisima la mala sequela que tuvo la aplicacion de la aguardiente, ruda, eufrasia, y nuez moscada; ó por mejor decir, la mala sequela, que resultó de empeorar el paciente con la aplicacion de estos remedios,

es nueva prueba de que la lesion, que padeció en los ojos, es la misma que yo he afirmado; porque remedios ardientes, y aromaticos qué havian de hacer, sino aumentar la crisnatura, y rigidéz de las fibras de la retina? Parece ser se havia de tomar el rumbo diametralmente contrario; esto es, aplicar humectantes, y emolientes. Pero acuso yo en esto de impericia al Medico, que usó de aquellos remedios? En ninguna manera, Por los principios de la Medicina, que estudió, es natural que no pensase en otra cosa que en lo que hizo. En nuestras Aulas de Fisica, y Medicina todo se atribuye á qualidades, sin acordarse jamás de la constitucion mecanica de las varias partes del cuerpo animado, ni de las alteraciones, que en esa constitucion mecanica pueden inducir varias causas. Pero en nuestro caso mas es menester que la noticia del mecanismo de las partes. Es el caso, que muchas de las lesiones de los ojos piden para su conocimiento, y curacion la pericia en otra facultad distinta de la Medicina, que es una de las Matematicas, llamada Optica. Por esto en otras Naciones, que abundan de Artifices para todo, tienen Medicos especiales para las enfermedades de los ojos, que por eso se llaman Oculistas; á ellos remiten los Medicos comunes á qualquiera que los consulta sobre afectos oculares. y quando no lo hacen, suelen caer en notables errores,

7 El P. Dechales, en el lugar que he citado arriba, refiere como para la curacion de un Jesuíta de su Colegio, que empezaba á padecer cierto defecto en la vista, fueron llamados unos Medicos bastantemente doctos á consulta, á la qual asistió tambien el mismo Padre Dechales, que comprehendió claramente la esencia del defecto, y su causa; pero los Medicos iban mil leguas de alli. Con todo los disculpa, porque su error consistia, no en ignorancia de la Medicina, sino de la Optica: Cum ex suis tantum principiis loquerentur, nec Opticas rationes advocarent, mirum quantum in re, alioquin facili, ballucinabantur.

8 Lo proprio digo yo, señora, del Medico que tentó la curacion del hijo de V.md. Supongole muy docto en su facultad; pero á su facultad le falta mucho para alcanzar, no digo solo á la curacion, mas aun al conocimiento del mal, por falta del indispensable auxilio de la Optica, Y aun aña-

do, que en nuestro caso era tambien necesaria cierta dosis de Fisica experimental, como verán esos señores Dotores que entra en la explicacion, que hice arriba, del afecto que padece ese Caballerito, y de su causa. Y tampoco esa Fisica experimental se enseña por lo comun, á lo menos en las Escuelas de España.

9 Tengo noticia de que hoy se halla en Santiago de Galicia un Oculista Estrangero muy períto en su arte. Y si salió yá de Santiago, sería para la de Lisboa, de donde me dicen está llamado. Mi dictamen, pues, es, que se le consulte, remitiendole copia de esta Carta mia. En un Lugar tan populoso, y de tanto comercio como ese, no faltarán quienes tengan alguna correspondencia en Lisboa, y en Santiago. La lesion de vista, que padece el hijo de V.md. ni pide, ni admite operacion manual; y asi, en caso de ser curable (lo que yo dificulto mucho), por escrito podrá informar de lo que se debe hacer.

A los señores Dotores N. y N. B. L. M. y á V.md. me ofrezco con el mas afectuoso rendimiento, para quanto pueda servirla, &c.



## CARTA XVII.

# COMO TRATA EL DEMONIO á los suyos.

UY Señor mio: Ofrecí á V.md. otra Carta consiguiente en el asunto á aquella reflexion sobre la malicia diabolica, con que terminé la antecedente. Cumplo abora la promesa.

2 Si en orden á la multitud, y poder de los Magos se huviese de hacer concepto por lo que un discurso aparentemente muy bien fundado ofrece á primera vista, nada pareceria mas razonable, que el juzgar que aquellos confidentes del demonio son muchos, y muy poderosos. No es dudable la ardiente actividad, con que este implacable enemi-

- Estoy persuadido á que este discurso es quien fomenta la vana credulidad de tantas hechicerías, y tantos hechiceros; disponiendo el ánimo para dar asenso á las inumerables historietas, y cuentecillos que se oyen, y leen en este asunto, porque los que discurren asi, se hacen esta cuenta. El demonio puede, el demonio quiere, luego lo hace. Solo resta para estorvarlo la resistencia, que puede hallar de parte de los hombres, sin cuyo consentímiento todas sus diligencias son inutiles. Pero esta excepcion no quita, que la cuenta, que hacen los credulos, no salga muy cabal. Es asi, dirán, que el consentimiento del hombre es indispensable en este tratado. Y desde luego se concede, que no convendrán en él los mas, pero convendrán muchos; esto es, gran parte de aquellos, que siendo agitados de vehementisimas pasiones, no encuentran otro medio de satisfacerlas. Y dado que estos no constituyan mas que la milesima parte de los hombres, hartos hechiceros quedan en el Mundo. Por este calculo á España le tocarán mas de seis mil.
- 4 Pero vé aqui que este Discurso, al parecer tan especioso, flaquéa por todas partes. Primeramente, lo que supone del poder del demonio está muy lexos de la verdad. Podrá sin duda todo lo que el argumento pretende; sr Dios so le atase corto. Pero la bondad Divina tiene tirante la rienda á la malicia diabolica. Es el demonio un leon rugiente, y feróz, bestia de grandes fuerzas; pero leon puesto en cadenas. Si no fuese asi, quitaria de repente la vida á todos los hombres, luego que vé que acaban de cometer algun pecado grave.

5 Lo segundo, la notoriedad del hecho manifiesta la fafencia de aquel calculo, de que resultan tantos millares de hechiceros; pues es notorio que no hay tantos, ni con mu-

cho.

cho. Todos vieramos los efectos; esto es, muchas hechicerías, si fuese tan grueso el numero de los hechiceros. Y yo por mi protesto, que ninguna ví hasta ahora. A que añado, que esto mismo oí decir varias veces á sugetos observadores, y veraces.

- 6 Con todo debo confesar, que este argumento no comprehende á todos los credulos de hechicerías. Estos se dividen en dos clases, que son los vulgares vulgarisimos, y los semivulgares. Los vulgares vulgarisimos creen, que todo el Mundo, sin distincion de Reynos, Naciones, y Creencias, está lleno de hechiceros; y contra estos es eficáz el argumento propuesto. Los semivulgares distinguen, diciendo, que á la verdad, entre los que adoran al verdadero Dios hay pocos; pero en las Naciones idolatras muchos. Esto es lo que se lee en varios Escritos, y á esto dá facilmente asenso la razon; siendo natural que el demonio alhague, y favorezca con mucha especialidad á aquellos, que mira como muy suyos, como sus alumnos, como sus clientes; á aquellos que le doblan la rodilla, y prestan el culto, que solo se debe al verdadero Dios. Con estos sus queridos contrahe, mediante el pacto, la obligacion de asistirlos, de regalarlos, poniendo á su arbitrio todas las comodidades temporales, que apetecen, yá que despues de esta vida mortal han de ser eternamente infelices.
- 7 Este es el punto á que yo queria traher la atencion de V.md. siendo mi pretension en esta Carta establecer, y probar aquella maxima, con que conclui la antecedente, que el demonio por su malicia rebusa á los bombres, aun aquellas comodidades temporales, que por medio de la Magia podrian adquirir. Esta clausula me conduxo al asunto de esta Carta, en que haré vér, que los que se imaginan que el demonio procura á los Idolatras una vida deliciosa, con la satisfaccion de todas sus pasiones, y apetitos, ni conocen al demonio. ni conocen al Mundo. No conocen al demonio, porque la propension violenta de esta maldita criatura es hacer á los hombres infelices de todos modos; esto es, no solo en el otro Mundo, mas tambien en este. No conocen el Mundo, (hablo de aquel conocimiento que dá la letura de las Historias Sagradas, y Profanas); porque si tuviesen este conocimien-

158 TRATAMIENTO DEL DEMONIO, &c.

miento, sabrian que efectivamente los que son peor tratados del demonio, son esos adoradores suyos. Ningun barbaro dueño exerció tanta crueldad con sus mas infames esclavos, como el demonio practica, y practicó siempre con sus devotos. Padece esta ferocisima bestia una sed proporcionada al
fuego en que arde; pero no es sed de agua, como la del
Rico Avariento, sino de nuestra sangre, de que hace verter
tanta en las Regiones donde es venerado como Deidad, que
de ella se podria componer otro Mar Bermejo.

Para esto desde la mas remota antiguedad introduxo los sacrificios de victimas humanas; lo que consta de varios lugares de la Sagrada Escritura. Los de Sepharuain quemaban los proprios hijos inmolandolos á sus Idolos: (4. Reg. cap. 11.) lo que los Moabitas parece tambien practicaban con su Idolo Moloch. Y en Isaías, y Ezequiél se vé, que en muchas partes del Gentilismo havia esta horrenda barbarie de obsequiar las falsas Deidades, entregando los infantes á la muerte los mismos que les havian dado la vida. Y aun parece que esta costumbre en aquellos antiquisimos tiempos era general, en atencion á que David, y Jeremías, quando hacen memoria de varias apostasías de los Hebreos ácia la Idolatría, les dan en rostro con la misma brutalidad. El primero en el Psalmo 105: Et commixti sunt inter Gentes, & didicerunt opera eorum ::: & immolaverunt filios suos, & filias suas dæmoniis. El segundo en el cap. 19: Et ædificaverunt excelsa Baalim ad comburendos filios suos igni in bolocaustum Baalim.

o Las Historias Profanas nos continúan las mismas noticias de los tiempos subsiguientes. En la Historia de la Academia Real de Inscripciones, y bellas letras, tom. 1. pag. 47. se cita una Disertacion del Abad Choisi, en la qual, con testimonios de Manethon, Sanchoniaton, Herodoto, Pausanias, Josefo, Filon, Diodoro Siculo, Dionysio Halicarnaseo, Strabon, Ciceron, Julio Cesar, Macrobio, Plinio, muchos Poetas Griegos, y Latinos, y algunos Padres de la Iglesia prueba, que los Fenicios, los Egypcios, los Arabes, los Cananeos, los habitadores de Tyro, y Cartago, los de Atenas, de Lacedemonia, los Jonios, todos los Griegos del Continente, y de las Islas, los Romanos, los Scytas, los Albaneses, los Alemanes, los Ingleses, los Españoles, y los Ga-

los; en una palabra, casi toda la tierra estaba inundada de esta cruel supersticion.

- sacrificios, y solo se usaban en ocasiones, y con motivos muy particulares. Pero en compensacion les inspiró el demonio otra carniceria mayor, que fue la de los Espectaculos Gladiatorios. Digo que se la inspiró el demonio; porque cómo es posible, que sin influencia especial de este espiritu maligno, en un Pueblo tan racional como el Romano, se tomase por diversion pública, como entre nosotros lo es una Comedia, ó una corrida de Toros, ver matarse unos á otros centenares de hombres, que á nadie havian ofendido, ni entre sí tenian alguna querella? Y mucho mas si se consideran las varias circunstancias.
- 11 La primera, que respecto de los esclavos esto no era libre, sino que el Magistrado, ó el Pueblo obligaba á los que queria al combate. Donde es bien notar, que entre los Romanos eran esclavos todos los prisioneros, que hacian en la guerra. Horrible abuso! Que á unos hombres, que havian nacido libres, sin mas delito que cumplir con la obligacion de defender la libertad de su Patria, se reduxese á la esclavitud, y esclavitud tal, que los dueños lo eran de su vida, y su muerte, sin mas motivo que su antojo.
- 12 La segunda, que aunque por la institucion solo se usaba de esclavos para esta funcion sanguinaria, y asi se practicó los primeros tiempos, despues se introduxo admitir á hombres libres; siendo muchos los que por estipendio, ó por captar gloria de valientes, tal vez por el despecho que les ocasionaba algun gran revés de la fortuna, exponian sus vidas en la arena.
- 13 La tercera, que aunque en la institucion, y practica de los primeros tiempos esta se miraba como una pompa fúnebre para honrar la muerte de algunos Varones ilustres, o hombres principales; y aun algunos piensan que era una especie de sacrificio destinado á aplacar los Dioses Manes: despues se extendió el uso aun á la muerte de gente privada, como los hijos, ó parientes, ó amigos del difunto quisiesen comprar los Gladiatores. Y aun algunas veces el mismo difunto dexaba dispuesto en el testamento, que se honrase su muer-

160 TRATAMIENTO DEL DEMONIO, &c. muerte con esta sangrienta pompa.

usar de ella meramente por recreacion, y festejo; tanto, que pocos eran los dias festivos principales en Roma, en que no se diese al placer del Pueblo este espectaculo. Y aun llegó á tanto la barbarie, que se celebraban con él algunos combites suntuosos, matandose bellamente los Gladiatores en la misma quadra, que era theatro de los brindis. Quid crudelitati cum deliciis? Quid cum funeribus voluptati? S. Ambros. lib. 3. de Virginibus.

15 Contemplen bien todo esto los infinitos admiradores que hay de la politica, y generosidad de los Romanos, en cuyo numero no entro yo, ni entraré jamás. Pero qué politica, qué generosidad, ni qué humanidad se puede esperar donde reyna la idolarría? Son alli mucho mas eficaces, permitiendolo Dios asi justisimamente, las sugestiones del comun enemigo, el qual de este modo trata á los suyos; esto es, inspirandoles que se truciden como bestias feroces unos á otros; y lo que es mas, infundiendoles en cierta manera su proprio genio de deleytarse con la efusion de la humana

sangre.

16 En esta misma conformidad ha procedido hasta nuestros tiempos en los demás Países, donde domino, ó domína la idolatria. En varias partes de la Africa es servido con victimas humanas; unas que se le ofrecen voluntariamente, como en el Reyno de Casangas; las mas, que lo son por fuerza, como en Riafar, y en los Giachas. En otras partes dictó la Ley de que en la muerte de los Principes, y Grandes se maten muchos hombres con el destino de que vayan á servir á aquellos personages en el otro Mundo. En muchos Revnos de la Asia introduxo la observancia de que, quando mueren los maridos, las pobres viudas se dexen quemar vivas para acompañarlos, so pena de quedar como unas mugeres vilisimas, expuestas al desprecio, ajamiento, y abominacion de aquellos naturales. En uno de los Libros de las Cartas Edificantes lei, que en una de aquellas Naciones idolatras, donde, ó los Portugueses, ú Holandeses, (que no me acuerdo, á la verdad, qual de las dos Naciones) tenian una Colonia, haviendo fallecido un Revezuelo, que tetenia muchas mugeres, y mostrandose todas resueltas á morir en la pyra; en vano los Christianos, ofreciendoles su proteccion (porque eran alli poderosos) procuraron disuadirlas del desatino. Ni una sola pudieron reducir. Tanto ciega el demonio á aquella miserable gente.

17 En el mismo Pais havia reducido en otros tiempos al mismo furor á aquellos famosos Filosofos antiguos Indianos, llamados Gymnosofistas; de los quales , ó todos, ó los mas dexaban la vida, haciendose voluntariamente cenizas en una pyra: dicen, que por evitar las incomodidades de la senectud, 6 los trabajos de una prolixa enfermedad. Mas como para esto bastaba otra qualquiera muerte menos penosa, creo que por captar el aplauso de un heroyco valor, elegian la de fuego. Del Gymnosofista Calano refiere Plutarco en la Vida de Alexandro, que se entregó al fuego con gran serenidad á vista de aquel Monarca, y de toda su Corte, cuya asistencia havia solicitado él mismo. Para qué la pompa de tantos, y tan ilustres Spectadores, sino para hacer gloriosa ostentacion de su magnanimidad? Y en el mismo lugar añade Plutarco el exemplo de otro Filosofo Indiano, que mucho tiempo despues se quemó (segun se puede colegir del contexto) en presencia de Julio Cesar.

Luciano refiere, como testigo de vista, el caso de un Filosofo Cynico, llamado Peregrino, que con el mismo genero de muerte, pero aun con mucho mayor pompa, se hizo victima de su vanidad. Este, pocos años antes de padecerla, publicaba á todo el Mundo, que por imitar á Hercules en la muerte, como le imitaba en la virtud, se havia de quemar en los inmediatos juegos Olympicos á vista de

toda la Grecia; y asi lo executó.

19 A los Bracmanes, ó Bramines, y á los Fakirs, (especie de Religiosos Idolatras de la India, aunque tambien los hay Mahometanos) que se pueden considerar succesores de los antiguos Gymnosofistas, yá no les inspira el demonio la mania de quemarse vivos; pero en compensacion les hace padecer la vida mas penosa, y miserable del Mundo, influyendo en ellos la observancia de unas penitencias, ó mortificaciones horribles, que exceden mucho á quanto practicaron los mas austéros Solitarios de la Thebaida, El célebre Viagero Juan Bautista Tabernier refiere sobre esto cosas admirables. Hay unos, que en los dias mas ardientes del Estio, en un suelo arenoso, retostado de los rayos del Sol, desnudos, y fixados solo sobre un pie, se están desde el amanecer hasta el anochecer. Hay quienes clavandose los pies en garfios de hierro, fixados en el tronco de un arbol, se están pendientes alli pies arriba, y cabeza abaxo, hasta que el peso del cuerpo, rasgando carnes, venas, nervios, y arterias hace caer el cuerpo á tierra. Hay quienes, haciendose atar las manos en las espaldas, llevando violentamente los brazos por sobre los hombros, están padeciendo por mucho tiempo inmensos dolores, hasta que en fin enteramente pierden el uso de manos, y brazos, quedando estos por el resto de su vida pendientes, como partes inanimadas. Pero su mas ordinaria mortificacion son prolixos, y severisimos ayunos, con total abstinencia de comida, y bebida, que los reducen á la apariencia de meros esqueletos.

Mas donde el demonio exerce con mayor crueldad su dominio, que en todo el resto del Oriente, es en el Japon. Alli se saciaria, si fuese saciable, de victimas humanas, y de mortificaciones horribles. Hay en el Japon varias Sectas de Idolatras. Las principales son las de Xaca, del Budso, y de Amida. Especificar en qué se distinguen estas Sectas, y de dónde toman sus nombres, sería aqui muy prolixo, sin ser del caso. Lo que nos importa es, ver cómo es servido de estos miserables el demonio. El P. Charlevoix, que en nueve Tomos escribió la Historia del Japon, en el cap. 13 del primero nos satisface cumplidamente sobre este articulo.

dia se comunicaron al Japon, dice lo siguiente. "La doctrina mexterior de Xaca halló, sobre todo en estos Isleños, admirables disposiciones para darle curso, y esplendor. No mhay cosa en efecto que les parezca dificil, quando se trata de procurarse una felicidad eterna, y honrar á sus Dioses. De aqui vienen aquellas Scenas tragicas tan frequentes de toda edad, y de todo sexo, que se dán la muerte á sangre fria, y aun con regocijo, persuadidos á que esto es muy grato á sus Dioses, quienes los recibirán al momento en el Paraíso, sin nueva prueba de su virtud."

22 Es cosa comunisima vér á lo largo de las Costas. "del Mar barcas llenas de estos Fanaticos, \* que se precipi- NOTA. "
tan al agua cargados de piedras, 6 que barrenan las bar-  $E_{stos}$ ncas, y se dexan sumergir poco á poco, cantando alabanzas son de la nde su Dios Canon, cuyo Paraiso, dicen ellos, está en el Sectadel » fondo del Oceano."

Budso.

23 Luego habla de los adoradores de Amida, que es la deidad que mas seguito tiene en todo el Imperio del Japon. en esta forma. "Los Sectarios de Amida, dice, se hacen mencarcelar en unas cavernas, donde apenas tienen espacio »para estar sentados, y donde no pueden respirar sino por vun tubo, que tienen cuidado de conservar. Alli se dexan »morir de hambre tranquilamente con la esperanza de que »Amida vendrá á recibir su alma al salir del cuerpo. Otros »se colocan sobre las puntas de unas rocas altisimas, donde »hay minas de azufre, de que á veces salen algunas llamas; "y alli están invocando sin cesar la deidad, rogandola que »acete el sacrificio de su vida; y luego que parece alguna lla-"ma, tomandola por seña de consentimiento del Dios, se varrojan la cabeza lo primero por aquellos precipicios, en »que se hacen pedazos. Otros se tienden en tierra al encuen-»tro de los carros en que llevan sus Idolos en procesion, para »que las ruedas los quiebren los huesos, y estrujen el cuerpo. "Otros, finalmente, en las grandes solemnidades, en que es ssmayor el concurso al Templo, se postran á la entrada, es-» perando á que quando sea mayor el aprieto de la gente al mentrar, 6 al salir los pise, y sufoque.

24 Yá que hemos examinado en orden al asunto las tres partes del Mundo antiguo, Asia, Africa, y Europa, vamos à vér cómo lo hacia el demonio con los habitadores del nuevo Mundo, mientras permanecieron en la idolatria. Peor aún que con los Idolatras del antiguo. No hay especie de crueldad, que este horrible tyrano no exerciese con aquellos miserables. Las victimas humanas eran muy frequentes en aquellas vastisimas Regiones. En el Perú sacrificaban niños de quatro á diez años por los intereses de los Incas. De suerte, que si el Inca estaba enfermo, para impetrar su salud, ó si emprendia alguna guerra para que obtuviese la victoria, se recurria á este abominable sacrificio. Sacrificaban tambien al mismo fin donTRATAMIENTO DEL DEMONIO, &c.

cellas, que sacaban de unos Monasterios, donde las tenian encerradas, que tambien allá sugirió el demonio se fundasen Comunidades de Virgenes Religiosas para su culto; y en hacerlas quitar la vida inhumanamente, debaxo de la engañosa persuasion de que esto convenia para la felicidad del Monarca, explicaba el amor con que miraba á aquellas esposas suyas.

25 Fuera de esto, quando daban el Penacho al nuevo Inea, que era la insignia de la potestad Regia, como acá el Cetro, ó la Corona, sacrificaban docientos niños de la edad

que expresé arriba.

- 26 En el Imperio de Mexico, y Naciones vecinas eraninumerables las victimas humanas, que se ofrecian á los Idolos. Es verdad que solo se sacrificaban los prisioneros de guerra. Pero qué importa? Todos eran comprehendidos en el destrozo. Los Mexicanos sacrificaban á los que cautivaban en las guerras con otras Naciones; y estas reciprocamente sacrificaban los que podian cautivar de los Mexicanos. El P. Acosta, á quien principalmente sigo en estas noticias de la America, por ser el Escritor mas autorizado en ellas, dice, que muchas veces se hacian guerra aquellos barbaros, sin otro motivo que el de hacer prisioneros para sacrificar. Como dixesen los Sacerdotes de los Idolos, (y lo decian muchas veces) que sus Dioses estaban hambrientos, luego se decretaba la guerra contra tal, 6 tal Nacion; y el empeño principal en las batallas era coger vivos unos á otros, para tener victimas que mactar. De aqui resultaba ser estas tantas, que huvo ocasion que la suma de los sacrificados en varias partes en un mismo dia subió á veinte mil.
- 27 Creo que no ignora V. md. que en estos sacrificios havia la inhumanisima circunstancia (ó por mejor decir esta era la esencia de ellos) de abrirles el pecho á los sacrificados con un cuchillo de pedernal, y arrancarles el corazon estando vivos.
- 28 En varias Regiones del nuevo Mundo no havia, á la verdad, estos sacrificios; pero en esas mismas tenia el demonio otros modos de dár pasto á su sevicia. En unas, por sugestion suya, quando moria algun personage principal, se hacia lo mismo que arriba dixe de algunas Naciones Africanas, matar muchos de sus mas allegados, ó por dependencia, ó

por amistad, para que fuesen á servirlos en el otro Mundo. En otras lo hacian mucho peor con los prisioneros de guerra, que en las Provincias donde los sacrificaban; porque no contentandose con matarlos á sangre fria, les daban la muerte mas cruel que podian imaginar; como lo hacian los Iroqueses, que atando á sus prisioneros al tronco de un arbol, yá les metian las astillas de cañas entre la carne, y uñas de los dedos; yá con materias encendidas los iban tostando en varias partes del cuerpo; yá con sus proprios dientes les iban sacando bocados de las carnes, que comian á la vista de aquellos miserables. Y todo esto hacian que durase lo mas que se pudiese. En otras, en que no eran tan desapiadados con los prisioneros, aunque no igual la crueldad, era mayor el horror; porque los mataban para comerlos, procurando antes cebarlos, y engrasarlos, como acá se hace con las bestias, que nos sirven de alimento.

29 En otras ha inspirado el demonio unas modas, ó modos de adornarse igualmente disformes, que dolorosos. Algunos de estos refiere el P. Gumilla en su bella Historia del Orinoco, que si mueven la compasion por trabajosos, excitan la risa por extravagantes. Hay Naciones, donde á las niñas, luego que nacen, les ajustan las madres, debaxo de las rodillas, y sobre los tobillos, á alguna distancia de ellos, dos faxas, ó cintas de torzal de pita, tan fuertes, que les duran toda la vida, y con la compresion las están atormentando todo el tiempo que crece el cuerpo. El efecto de ellas es abultarse en volumen monstruoso, como una grande bola, la parte de las piernas, que está entre las dos faxas. Y esto tiene aquella gente por cosa de mucha gracia, y donayre. Es gala en muchas partes taladrar las orejas, y ir succesivamente ensanchando el agujero hasta que cabe por él una bola de trucos. Los Indios Rocones, Nacion montaráz de Buenos-Ayres, al punto que nace la criatura, le rasgan la boca por uno, y otro lado, de modo que las aberturas llegan á las orejas. A la Nacion, que llaman de los Entablillados, dieron los Españoles este nombre, porque luego que sale á luz el infante, poniendole en prensa la parte superior de la cabeza entre dos tablas, la una por la frente, y la otra por el cogote, la dexan ridiculamente afilada. Las Indias Achaguas tienen por gala unos grandes vigotes artificia-Tom. III. de Cartas. les,

166 TRATAMIENTO DEL DEMONIO, &C.

les, que en la niñéz les forman sus madres, abriendoles en la cara con un colmillo del pez Payara, que es agudo como una lanceta, las rayas necesarias, para que los vigotes queden garvosos; y despues de enjugar la sangre, con cierta tinta ennegrecen aquellas cisuras, con que están hechos los vigotes para toda la vida. Las grasas hediondas, y abominables, con que untandose pretenden dár lustre al cuerpo, y á la cara, son comunes á varias Naciones Americanas. Omito otras muchas modas semejantes, que refieren este, y otros Autores.

Finalmente, la horrenda inhumanidad, que practican con los enfermos, cómo podia menos de ser sugerida del demonio? El Padre Gumilla, testigo de vista, dice, que los dexan morir, sin que ninguno de los parientes, y domesticos dé la menor seña de sentimiento, ó ponga, ni con palabras, ni con obras, la mas leve aplicacion á su alivio, y consuelo. Todo lo que hacen, es ponerles la comida á mano, la misma de que usan los demás; y que coman, que no, nadie les dice palabra. Con los viejos invalidos parece que proceden del mismo modo, ó acaso peor; porque vo le oí al R. P. Mro. Fr. Gabriel de Tinéo, que fue Superior de seis Provincias Franciscanas en la America, y hoy reside en esta Ciudad de Oviedo, que viendo á un pobre viejo de aquellos Gentiles enteramente desatendido, y abandonado de sus domesticos mismos, y corrigiendolos él sobre esta inhumanidad, uno de ellos le respondió secamente: Pues de qué puede servir este yá en el Mundo?

ga cómo trata el demonio a los que le sirven, y adoran. Estos son los regalos, que les hace; estos los deleytes, y comodidades, que les procura. Hagan, pues, otros el aprecio que quieran de esas Relaciones, que en las Naciones Idolatras acumulan tantos, y tantas, que usan para sus fines del pacto que hicieron con el demonio. Yo creo, que como en el pacto cada una de las partes contrayentes pone, ó admite las condiciones que quiere, los hombres siempre capitularian con el demonio, que les diese unas grandes felicidades temporales, y el demonio vendria en ello por hacerlos eternamente infelices. Pero vemos esas felicidades temporales entre los Idolatras? Todo lo contrario, como llevo largamente probado en esta Carta.

32 En vano se me opondrá contra esto lo de los Magos de

Faraon, los quales eran Gentiles. En vano, digo, pues ye concedo, que haya hechiceros entre los Idolatras; pero muy raros, y acaso tan raros como entre nosotros. Y aun esto se prueba con lo mismo que nos proponen por argumento; pues el caso de los Magos de Faraon es tan raro, que no se encuentra otro semejante en toda la Escritura.

Es verdad, que en varias partes de los Sagrados Libros ocurren las voces de Magos, Encantadores, Adivinos, Augures, Ariolos. Pero estas voces mas ordinariamente significan cosa muy distinta de lo que nosotros llamamos verdaderos hechiceros. La voz Magos, en varios pasages de Daniél, y en el cap. 2, de San Matheo, ciertamente significa los Sabios de Caldéa, y de otras partes del Oriente. Sabios, digo, en las cosas Astronomicas, y Fisicas. Ariolo, ó Adivino es voz muy equivoca. Quando en el Libro de los Numeros se dá este epitheto á Balaan, aunque hay algunos, que quieran traherle á mala parte, lo contradice expresamente el texto, que á la letra le manifiesta verdadero Profeta, que habla solo por revelacion Divina: Venit Deus, & dixit ad eum. Dixitque Deus ad Balaam. Venit ergo Deus ad Balaam nocte, & dixit ad eum. En Daniél, Ariolos, Magos, Caldéos, Aruspices, parece se toman por una misma clase de gentes; los quales, aunque doctos en las Ciencias naturales, mezclaban á ellas algunas vanas observancias, como la interpretacion de los sueños. En Isaías, cap. 47, se dá el nombre de Augures, ó Agoreros á los profesores de la Astrología Judiciaria: Stent, & salvent te Augures Cæli, qui contemplabantur sidera, & supputabant menses, ut ex eis annuntiarent ventura tibi. Los Encantadores propria, y primordialmente eran aquellos, que con ciertas cantilenas ponian inmobiles los aspides, y otras serpientes. Sobre estos hay una disertacion de nuestro Calmet, donde, aunque admite Encantadores Magicos, se inclina á que tambien cabe en esta materia algun arte natural.

34 Sobre cuyo asunto diré á V. md. cierta observacion mia. Un Caballero de este Principado, por otra parte nada rudo, ni supersticioso, con ocasion de vér caminar una araña por una pared, me aseguró ser experiencia constante, que pronunciando el nombre de mi Patriarca San Benito de modo que ella le oyese, suspenderia el curso, quedando inmobil por un

L 4

168 TRATAMIENTO DEL DEMONIO, &c. rato. Prontamente se llegó á la experiencia. El pronunció el nombre de San Ponite ácia la capación de la cap

el nombre de San Benito ácia la araña, y ella se paró. Pero notando yo, que havia articulado el nombre del Santo en voz muy fuerte, y sonante, hice juicio de que acaso todo el mysterio estaba en que el estrepito de la voz havia aturdido algo á la araña. En efecto no era otra cosa; porque haviendo esperado algun tiempo (que no fue mucho) á que la araña se moviese, yo en voz mediana le hice oír el nombre de San Benito, sin que por eso dexase de seguir su camino; pero pronunciando despues otra voz profana en tono esforzado, paró en la carrera.

35 De arbitrio semejante á este podian usar los encantadores. Los que saben la maravillosa curacion de los mordidos de la Tarantula por la Musica, y otros prodigios de este Divino Arte, podrán discurrir, que los encantadores tenian algunas cantilenas, cuya melodía suspendia, y embelesaba

los aspides.

- 36 Sin embargo confieso que muchas veces las voces de Magos, Augures, Maleficos, Aruspices, Ariolos, Encantadores se toman in malum partem; pero rara vez por los que con propriedad llamamos Hechiceros, sino por los que sin pacto, por lo menos expreso, con el demonio, usan de observancias vanas, y prácticas supersticiosas, quales hay muchos entre los vulgares, ó ignorantes, que profesan la Ley de Christo, y aun entre algunos, que se precian de Literatos; pero quienes distan infinito de los que con rigor llamamos Magos, 6 Hechiceros; esto es, aquellos que en virtud de pacto expreso con el demonio obran prodigios raros, como los Magos de Faraon, y acaso la Pythonisa de Saúl. Digo acaso, porque no faltan interpretes, que á ésta solo dán el atributo de embustera, diciendo con bastante fundamento en el texto, que para ella fue casual, y no esperada la aparicion de Samuél.
- 37 En fin, señor mio, mi conclusion es, que los supersticiosos, en cuyas prácticas mezcla á veces insensiblemente su accion el demonio, sea por via de pacto implicito, ú de otro modo, pero para cosas de poco momento, en todos Países son muchos. Los operadores de aquellos portentos magicos, que con asombro de los oyentes se cuentan en las cocinas,

en todos los Países siempre son, y siempre fueron pocos. Dios guarde á V. md. &c.

#### ADDICION PARA LA IMPRENTA.

- 38 CI alguno notáre, que hablando de los Magos rigurosamente tales, que constan de la Escritura, no hago mencion de dos, de quienes se habla en los Actos, de los Apostoles, uno llamado Simon, y otro Barjesu, respondo lo primero, que yo en esta materia hago una excepcion notable de aquel tiempo, que fue ilustrado con la predicacion de Christo, y de los Apostoles, respecto de todos los siglos anteriores, y posteriores; como en otra parte hice la misma excepcion en orden á la multitud de energumenos. Es el caso, que entonces era movido el demonio de vivisimos estimulos á travesear, y usar de sus artes en daño de los hombres; y de parte de Dios havia un especial, y muy alto motivo para permitirselo. Al demonio impelía su furiosamalicia á echar todas sus fuerzas para impedir los efectos dela predicacion de Christo, y de los Apostoles. Dios se lo permitia, porque por medio de los milagros de Christo, y de los Apostoles tenia dispuesto triunfar gloriosamente de todos sus esfuerzos.
- 39 Respondo lo segundo, que siendo los nombres de Mago, y Magia de tan ambigua significación, como expuse arriba, y no exprimiendose en los Actos de los Apostoles el grado, ó especie de Magia, de que usaban aquellos dos llamados Magos; no parece que hara violencia al Sagrado Texto quien dixere, que estos no eran mas que unos agudos embelecadores, que con artificiosas apariencias simulaban grandes prodigios; al modo de lo que referí en la Carta anterior á la inmediata del Abad Brigalier, y la Voisin.
- 40 Debe confesarse, que si la Historia de Simon Mago, que se texe de lo que se lee en los Libros de las Constituciones, y Recogniciones Apostolicas, vulgarmente atribuidas al Papa San Clemente, en San Justino Martyr, en Clemente Alexandrino, en San Ireneo, San Agustin, Tertuliano, en el Pseudo-Abdias, y otros antiguos, que siguieron á aquellos, es verdadera, dicho Simon fue uno de los mayores Magos del

Mun-

TRATAMIENTO DEL DEMONIO, &C. 170 Mundo. San Justino dice, que este hombre hizo tales prodigios en Roma, que los Romanos le tuvieron por Deidad, v como á tal le erigieron estatua con la inscripcion Simoni Deo Sancto, que el mismo San Justino dice que vió en Roma. El Autor de las Constituciones Apostolicas, y el Pseudo-Abdias refieren el combate, que entre San Pedro, y él huvo en Roma, que se terminó en ser, con la Oracion del Apostol, precipitado aquel impio de la altura del ayre, (adonde, ayudado del demonio, havia tomado vuelo, haviendo prometido á los Romanos subir corporalmente al Cielo) y romperse las piernas en la caída, á que se siguió perder luego la vida. En la Prefacion Arabiga del Concilio Niceno se dá á entender, que tenia una carroza, en la qual le conducian los demonios por los ayres: Multa opere magico perpetrabat mira: ac inter cætera fecit sibi currum, quo per area à dæmonibus ferretur.

41 Sin embargo, en estos Testimonios hallaron tales tropiezos varios Criticos, que se han mantenido dudosos en orden á toda la historia; y aun algunos mas resueltos dán los hechos por supuestos. El Pseudo-Abdias ninguna fé merece apud omnes. Los Libros de Constituciones, y Recogniciones pocos los reconocen por produccion legitima de San Clemente; 6 en caso que lo fuesen, no se puede negar, que despues se introduxeron en ellos muchos errores, y fabulas. Dicen, que los Padres, que refieren los mismos hechos, los copiaron con buena fé de aquellos Libros, antes que se descubriese la suposicion. Al testimonio de San Justino responden, que es de presumir, que el Santo se equivocó leyendo en la epigrafe, Simoni Deo Sancto; en lugar de Semoni Deo Sanco. Este Semon Sanco era una Deidad, 6 Semideidad Sabina, venerada en Roma; de lo qual aún subsisten monumentos en aquella Capital del Christianismo. En el Monte Quirinal hay una Estatua con esta inscripcion: Sancto Sanco Semoni Deo Fidio. Pero lo mas fuerte á favor de estos Criticos es, que en el mismo sitio en que San Justino dice vió la epigrafe Simoni Deo Sancto; esto es, en la Isla Tiberina, el año de 1574 se hallo enterrado un marmol con esta inscripcion: Semoni Sanco Deo Fidio sacrum.

42 Pero qué? Las cavilaciones de estos Criticos care-

cen de solucion? En ninguna manera. Demos que los Libros atribuidos á San Clemente sean supuestos. De dónde consta, que los Santos Padres, que dieron aquellos hechos de Simon Mago por verdaderos, no tuvieron para darles asenso otros monumentos, que aquellos Libros? Antes se debe suponer de su veracidad, doctrina, y discrecion, que hallaron fiadores muy seguros de los hechos expresados; los quales en la succesion de tan largo tiempo se perdieron. A los monumentos Romanos de Semon Sanco es facil responder, que uno, y otro havia en Roma; esto es, Estatuas á esa Deidad Sabina, y tambien á Simon Mago. Y cómo se puede negar, que no carece de temeridad suponer en San Justino, personage sobre su santidad tan docto, y tan discreto, como acreditan sus excelentes Obras, una halucinación, 6 inadvertencia tal. en materia tan importante, que hizo de ella asunto para improperar á los Romanos en un escrito público su ceguera?

43 Por otra parte el Autor de los Actos de los Apostoles habla en terminos tan energicos de la Magia de este Simon, que sin violencia no se pueden entender, sino de Magia propriamente tal. Dice, que con sus Magias havia dementado á los Samaritanos, y todos, sin exceptuar alguno, le escuchaban como un insigne Oraculo, llamandole la Virtud grande de Dios: Cui auscultabant omnes d minimo usque ad maximum, dicentes: Hic est virtus Dei, que vocatur magna. Attendebant autem eum propter quod multo tempore Magiis suis dementasset eos. Asi doy asenso á que dicho Simon, no solo era Mago, sino un gran Mago, comparable á los dos de Faraon, Jannes, y Mambres. Creo tambien, que Barjesu sería Mago propriamente tal, pues usaba el demonio de él, como de Simon, para oponerse á la predicacion de los Apostoles. Nuestro Señor guarde á V. md. &c.

## CARTA XVIII.

### SOBRE UNA EXTRAORDINARISIMA Inedia.

UY Señor mio: Aunque el Cirujano, que asiste á la pobre enferma del Lugar de Malpartida, parece que en la descripcion, que hace de sus accidentes, á muchos de ellos se estiende la duda de si son naturales, ó preternaturales; no veo que tenga razon en ello el singulto contumáz, y diuturno, que juzga no pudo tolerar la enferma, á na ser ayudada de la Divina Providencia, lo que en el modo de hablar significa providencia especial. Se ha visto muchas veces; y asi Etmulero en el segundo Tomo, v. Singultus, pag. mihí 194, absolutamente pronuncia, que singultus sæpè diuturnum malum est: y quando es mortal, como lo es muchas veces, no lo es por sí mismo, sino por las causas que le producen, ó comites que le acompañan.

2 El tumor de la garganta, que repentinamente apareció, y repentinamente se desapareció; suponiendo, como se debe suponer, que hay tumores ventosos; aunque se puede decir, que es cosa bastantemente rara, pero no admirable; pues el ayre, como halle puerta para entrar, ó salir, en un momento puede entrar, y salir.

3 En la explicacion, que dió Mr. Litre, célebre Cirujano, y Anatomico Parisiense, de la generacion de los tumores ventosos, y está estampada en la Historia de la Academia Real de las Ciencias del año de 1714, se hace como palpable, que estos pueden formarse en un momento, y disiparse en otro.

4 En la Centuria de Observaciones Medico-Curiosas de Juan Doléo, que está ácia el fin de su Encyclopedia Chirurgica, (observat. 73) se halla un célebre exemplo de estos tumores prontamente movibles, á quienes el Autor justamente dá el nombre de volatiles, ó volantes. A una niña de cinco años se apareció un tumor en una mano. Aplicóle el

Autor un medicamento discuciente, y al punto pasó de la mano al codo; aplicó el mismo medicamento al codo, y al punto volvió del codo á la mano; cuyas idas, y venidas se repitieron otras tantas veces, quantas se aplicó en una parte, y otra el medicamento, hasta que enteramente se disipó.

5 Ni el haverse sustentado esa pobre mucho tiempo de malos manjares, y en poquisima cantidad se debe juzgar preternatural: pues ni aun la total carencia de manjar en los nueve, ó diez ultimos meses, considerada por sí sola, se

puede asegurar que lo sea, como explicaré luego.

6 Son muchos los exemplos de larguisimas Inedias, que se leen en los Libros, y sobre que varian los juicios de los hombres. Unos les niegan enteramente el asenso; otros, admitiendo su posibilidad natural, las creen: y otros, en fin, solo les conceden la existencia, suponiendo que sean preternaturales; esto es, ó por milagro, ó por prodigio diabolico. Pero yo juzgo, que estrechan mucho los terminos de la naturaleza los que niegan, que quepan dentro de la esfera de su actividad.

7 Es notorio, que la necesidad de alimentarnos viene de la diaria, y continua consumpcion de la sangre; la qual dentro de poco tiempo acarrearía inevitablemente la muerte, si no se substituyese á la que se consume la que de nuevo se engendra con el alimento. Supongamos, pues, que un hombre, por esta, ó aquella causa, contraxo una tal disposicion extraordinaria, que ninguna, ó solo una levisima porcion de su sangre se disipa, ó consume. Este no necesitará de alimento para reparar las pérdidas de sangre; por consiguiente podrá pasar un tiempo considerable sin alimento alguno.

- 8 Opondráseme quizá, que el caso que supongo es imposible, porque en el cuerpo animado no puede faltar el movimiento circulatorio de la sangre: si hay este movimiento hay calor; y el calor introducido en el fluido no

puede menos de disipar algunas particulas de él.

9 Pero pregunto: No hay circulacion de la sangre, y calor vital en las Marmotas, que están durmiendo profundamente seis meses, y por consiguiente sin tomar alimento alguno sensible? No hay circulacion de la sangre, y calor

10 Y por qué no podrá suceder lo mismo á algunos individuos de nuestra especie en alguna disposicion extraordinaria, que sobrevenga á su temperamento, y que estorve dicha disipacion? Solo los que todo lo extraordinario dán por imposible negarán esta posibilidad. Y no negandose la posibilidad, es preciso conceder como probables los hechos, que varios Autores refieren de las larguisimas Inedias de seis meses, de uno, de dos, y aun de tres años.

Pero lo mas es, que en la enferma de nuestra question hay principio por donde probar algo mas, que mera posibilidad. Este se toma de lo mismo que refiere la consulta. Dicese en ella, que la enferma en todo el tiempo de su total abstinencia no tuvo evacuacion alguna sensible por los conductos destinados á ella. Dicese mas, que su ropa interior, aun despues de muchos dias de uso, está tan blanca, y pura, como si acabára de lavarse entonces. Esto prueba con evidencia, que tampoco evacua nada por la insensible transpiracion, que es la que mancha la ropa interior. Luego en todo el tiempo de su abstinencia no tuvo evacuacion alguna, ni sensible, ni insensible; de que se sigue con la misma certeza, que en todo ese tiempo no padeció disipacion alguna, ni de las partes fluidas, ni sólidas del cuerpo. Luego, finalmente, no tuvo en todo ese tiempo necesidad de alimento alguno; pues, como dixe arriba, este solo se requiere para reemplazar lo que succesivamente se vá consumiendo, ó disipando de la substancia del cuerpo.

12 Ciertamente, que si en el caso de nuestra enferma no huviese mas que lo hasta aqui referido, yo estaria sumamente satisfecho de haver dado enteramente en el hito de la dificultad, y explicado con la mayor claridad, y exactitud el Fenomeno.

Mas cómo puedo disimular, que aún queda en pie la mayor dificultad, y que no solo es mayor, sino maxima?

Es-

Esta consiste en la generacion de tanta sangre en el mismo tiempo de la total abstinencia. Dice el Cirujano, que si no sangran la enferma dos, ó tres veces cada mes, despues de llenarla de florones, rompe la sangre por narices, y boca, y aun el pique de la lanceta sale con extraordinario impetu. De qué se engendrá tanta sangre en quien no recibe alimento alguno? Nudo verdaderamente Gordiano! Esto es muy dificil de disolver, pero muy facil de cortar. Disolverle, es explicar el Fenomeno filosoficamente, mostrandole comprehensible dentro de la actividad de las causas naturales. Cortarle, puede ser de dos maneras, yá insinuadas arriba.

valido algunos, aun en casos mucho menos dificiles; esto es, en los de largas abstinencias, desnudas de la circunstancia. agravantisima de generacion copiosa de nueva sangre. Sin embargo, por la explicacion, que poco há dí de estos casos, creo que sin temeridad se puede decir, que es ignorancia

filosofica reputarlos imposibles.

15 El segundo modo de cortar el nudo es, concediendo el hecho, sacarle fuera de la actividad de las causas naturales, calificando, ó yá de milagro de la Omnipotencia, ó yá de prestigia diabolica. Y yá confieso, que hay cosas en que es legitimo este recurso. Los prodigiosos, y dilatadisimos ayunos de personas de notoria santidad se deben juzgar milagrosos; lo que ha sucedido varias veces. Y aun ahorá novisimamente las Memorias de Trevoux dán noticia de un Monge exemplarisimo de nuestro Monasterio de San Dionysio de París, el qual en todo el Adviento, y Quaresma no goza de otro alimento, que el de las Especies Sacramentales, que diariamente percibe en el Santo Sacrificio de la Misa; siendo asi, que en el resto del año se alimenta con una parsimonia, que nada tiene de extraordinaria. Asimismo havrá casos en que sea justo atribuir una extraordinarisima Inedia á influxo diabolico. Mas para uno, y para otro es menester que concurran circunstancias, que por su naturaleza hagan este recurso verisimil. Esto es, como en los Santos su eminente virtud induce á discurrir, que la mano poderosa de Dios obra en ellos el prodigio: en los que no lo son, ó bien por las señas legitimas de posesion, ú obsesion, ó

- 176 Extraordinaria Inedia.
- porque se rastrea algun designio depravado en tan raro efecto, se pueda conjeturar, que interviene en él la malicia diabolica.
- 16 No niego, que la suma arduidad, que en nuestro caso hay de explicar cómo sea compatible con diuturna, y y total abstinencia de alimento la generacion de tanta sangre, es una vehementisima tentacion para creerlo preternatural.
- 17 Mas para no caer en ella es justo hacernos cargo de que hay dentro de la esfera de la naturaleza muchisimos efectos, cuyas causas se esconden, y han escondido siempre â los mayores Filosofos; por qué no podrá ser este uno de ellos?
- 18 Lo que se debe dár por asentado es, que en esta muger la sangre (supuesta su nueva, y succesiva produccion), se engendrá de algun alimento; porque ex nibilo nibil fit. sino en la rigurosa, y verdadera creacion, que aqui no se debe admitir. Pero de qué alimento se puede engendrar, quando se supone, que en los nueve, 6 diez meses no recibió alimento alguno? Que se supone es verdad; pero que la suposicion sea verdadera se podrá negar: por lo menos aseguro, que no se podrá dár prueba evidente de que lo sea. Explicome. La certificacion de los testigos solo nos puede informar de que no percibió alimento alguno sensible. Pero no pudo nutrirse con algun alimento insensible, en que nadie pensó hasta ahora? Juzgo que sí. Pero dónde esta, ó estaba este alimento? En el ayre. Arduisima paradoxa! á la qual sin embargo creo se pueden dár algunos grados de probabilidad.
- 19 Para lo qual admito, que lo que es propriamente ayre elemental no puede servir de alimento á animal alguno. Pero al mismo tiempo afirmo, que hay envueltas en ese ayre inumerables particulas alimentosas, las quales, introducidas por la inspiracion en el cuerpo animado, como hallen facultad proporcionada para su inmutacion, le pueden nutrir. Ciertamente en el ayre están nadando continuamente las particulas suculentas, que exhalan las plantas, que exhalan las carnes, que exhalan los peces, que exhalan los vinos, que exhala aun la misma tierra. Aun la misma tierra digo: por-

que el que esta tiene jugo, capaz no solo de nutrir las plantas, mas aun algunos animales, se experimenta en el ave, que en esta tierra llaman Arcea, y en otras Pitorra, y Gallina boba; la qual, careciendo de lengua, no se alimenta de otro modo, que metiendo el pico en la tierra, y chupando el jugo de ella. Experimentase tambien en los Bueyes, los quales engordan con la agua lodosa, y se debilitan con la clara. Este jugo de la tierra, evaporado de ella continuadamente, yá en mas, yá en menos cantidad, en fuerza del calor subterraneo, y esparcido por el ayre, en menudas particulas se introduce por medio de la inspiración en los cuerzos de los animales, á quienes por consiguiente puede serviro de nutrimento.

mucho mejor bastará el que continuamente exhalan los vegetables. El Padre Lelio Bisciola, y otros muchos refieren lo del Buey, que haviendose dormido sobre un gran monton de heno, perseveró en el sueño muchos meses, hasta que unos Rusticos, que le juzgaban perdido, hallandole alli, le despertaron del letargo; pero estaba tan gordo, que no se podia mover. Qué duda tiene, que las particulas exhaladas del heno, y introducidas por la inspiracion le sustentaron, todo ese tiempo?

21 En vano se me opondrá, que si esto fuese asi, todos,

los animales, entre ellos el hombre, podrian pasar solamente con ese alimento insensible, que se introduce por la inspiracion. Digo, que no se sigue tal cosa, porque no en todos, los animales hay la misma actividad para transmutar ese alimento en su propria substancia. Aun dentro de nuestra especie la facultad nutritiva es diversisima en diversos individuos. Quántos hay, que no pueden actuar un alimento, del qual otros se sirven bellamente! Hay quienes con poco alimento se ponen muy crasos, al paso que otros comiendo mucho parecen esqueletos. Hallanse en los Autores varias historias de hombres, y mugeres, que semanas, meses, y aun años se sustentaron con agua sola. (Vease Gaspar de los

Reyes en la quest. 58 de su Campo Elysio, num. 33, y 35.). Sin que de aqui se siga, que qualquiera se puede sustentar,

Tom. UI. de Cartas.

con sola agua.

178 Extraordinaria Inedia.

es el mismo hecho. Esa muger, en tanto tiempo que se abstruvo de toda comida, y bebida, engendró nueva sangre, y en mucha copia. Esta no pudo engendrarse sino de algunalimento: no de alimento sensible: luego insensible; pero este no pudo percibirle sino del ayre, mediante la inspiración: Luego, &c.

- 23 Esto es en suma lo que puedo discurrir en orden al caso propuesto. Digo en suma, porque la materia es capáz de mas extension. En efecto, alguna mas le daré, anadiendo algunos Corolarios, que pueden servir á ilustrar mi respuesta,

y son los siguientes.

#### COROLARIO PRIMERO.

24 El caso consultado no es tan singular, que no se halle tal qual de la misma especie en algunos Libros; esto es, de la total, y diuturna Inedia, acompañada de copiosa generacion de sangre. Yo he leido quatro de estos casos: es verdad, que en los tres es tanta la sangre de nuevo engendrada, que se relaciona, que los coloca en la esfera de increíbles, si no

e recurre á causa preternatural.

25 El primero se lee en el tercer Tomo de las Observaciones Curiosas sobre todas las partes de la Física, pag. mihi 316. En Pallet, Aldéa del Condado de Borgoña, una muger, llamada Jaquelina Nicolet, estuvo treinta y cinco semanas sin tomar alimento alguno, logrando en todo este tiempo las evacuaciones periodicas proprias de su sexo, aunque ninguna otra. Este hecho contiene una Carta del Abad Boysot, residente en Besanzón, sobre el testimonio del Medico, que asistia á la enferma. A esta se sigue otra del mismo Abad, en que refiere, que algun tiempo despues, por curiosidad, fue à ver à esta muger; y que no solo los parientes inmediatos de ella, mas todos los vecinos del Pueblo le aseguraron, que havia catorce meses, que no comia, ni bebia cosa alguna. En esta Carta, que es muy breve, no toca de la evacuacion periodica referida. Pero si en el espacio de treinta y cinco semanas la tuvo, vencida está la dificultad para que prosiguiese on adelante.

que el año de 1598, despues de ser afligida con varias enfermedades, y molestisimos accidentes, vino á caer en una terrible aversion á todo alimento; de modo, que intervis nieron dos circunstancias admirables: una, no haver enflaques cido, ni perdido el color natural: otra, que por espacio de tercer en tercer dia, (quotidie vel alternis diebus) evacuaba una libra de sangre por la via posterior.

27 El segundo es de una Religiosa Agustina, que vivió tres años vomitando todo lo que comia, y aun mayor cantidad; y por espacio de ocho meses abundaba tanto de sangre, que era preciso sangrarla, yá dos, yá tres veces cada semana. El tercero de una Matrona, que dentro de un año excretó mil libras de sangre, y á mas de esto recibió cincuenta sangrias. Si los dos casos antecedentes son fabulosos, este fabulosisimo.

#### COROLARIO SEGUNDO.

28 Los pocos Autores, que han tentado explicar cómo se sustenta el cuerpo en las larguisimas Inedias, dicen, que entonces se alimenta de su proprio jugo, convirtiendole en sangre; mas como es preciso, que ese jugo se consuma en pocos dias, anaden, que la sangre, que se alimenta de él, se convierte en una especie de rocio, ó humor delicado, que de nuevo la alimenta; y de este modo, con una circulatoria transmutacion de la sangre en otro humor, y de otro humor en sangre, pretenden puede subsistir la vida meses, y años enteros. Esta circulacion tengo por quimerica, y sería facil demostrar su imposibilidad. Por eso que recurrido á que en esos casos extraordinarios no se consume, ó disipa la sangre, por aquello mismo que los hace extraordinarios; esto es, porque hay alguna constitucion, ó causa extraordinaria, que M 2 im⊸ impide la disipacion. Esto se entiende solo en las Inedias en que no hay evacuacion; que donde la hay, especialmente si es algo copiosa, como en el caso de la consulta, es preciso buscarle al cuerpo viveres por la parte de afuera,

#### COROLARIO TERCERO.

29 Ningun Autor de los que refieren las largas Inedias, acompañadas de copiosas evacuaciones, se ha atrevido (á lo menos que yo sepa) á explicar cómo se sustenta, y nutre entonces el cuerpo. Yo le he buscado alimento por medio de la inspiracion; no porque el ayre inspirado pueda alimentar, lo que juzgo imposible, sino varios jugos nutritivos, que divididos en particulas menudas, están siempre nadando en el ayre. Mas aun quando en el ayre no huviese sino particulas aqueas, que nunca faltan, no juzgo imposible, que por algun tiempo se pudiese sustentar el cuerpo con ellas. Las historias de los que se han sustentado algun tiempo con-

siderable con agua sola prueban esta posibilidad.

30 Tambien me parece se puede probar con una, ú otra experiencia, que se ha hecho, de que las plantas se pueden nutrir con agua sola. En que supongo, que su nutrimento ordinario no es de sola agua, pues el jugo de la tierra, que las presta alimento, es un compuesto heterogeneo de varias materias, especialmente salinas; aunque en él con grande exceso predomina á todas las demás el agua. Pero una particular experiencia de Helmoncio, que refiere el Abad de Vallemont en el primer Tomo de las Curiosidades de la Naturaleza, y del Arte, pag. mihi 340, muestra, que el agua sola (no se entiende esto de la elemental pura, sino de la usual que bebemos) basta para nutrimento suyo. Tomó Helmonció doscientas libras de tierra, que desecó perfectamente en el horno, y colocó en un gran vaso de barro: plantó en medio de ella un sauce de cinco libras de peso, cubriendo el vaso con una plancha de hoja de lata, abierta con varios agujeros muy pequeños para introducir el agua por ellos. Al termino de cinco años de riego arrancó el arbol, el qual hallo que pesaba ciento y sesenta y nueve libras, y tres onzas, aun sin entrar en cuenta las hojas que havian caído

en los quatro Otoños. Desecó de nuevo la tierra en el horno, y de las doscientas libras solo halló dos onzas de diminucion. No desharia partido esta experiencia de Helmoncio para confirmarle en la opinion, que havia abrazado, de que la agua es principio universal de todos los mixtos; esto es, que todos son formados primordialmente del agua coagulada de diferentes modos: sentencia que en la antigüedad tuvo por primer Autor á Thales Milesio; y que en el siglo decimoquarto de nuestra Redencion renovó Roberto Flud, célebre Dominicano Inglés, á quien por sus particulares especulaciones filosoficas llamaron el Investigador.

Mas sea lo que fuere de este systéma, que acaso es mas es especioso que sólido; lo que pretendo inferir de la experiencia de Helmoncio, y de la maxima, que he apoyado con ella, es, que si la agua usual por sí sola puede nutrir las plantas, tambien podrá nutrir los animales. Y á una cierta luz es mas inteligible lo segundo, que lo primero. Digo que es mas inteligible que un liquido, qual es el agua, se convierta en sangre, que es otro liquido; que el que se

transmute en las fibras duras, y sólidas de un leño.

32 Pero lo cierto es, que la grande fluidéz del agua no estorva el que sea nutrimento de los cuerpos mas sólidos, y duros. Mas fluido sin duda, y mas delicado que el agua es aquel jugo con que se nutren nuestros huesos, pues penetra sus estrechisimos poros, lo que el agua no puede. Sin embargo, consolidandose en ellos, aumenta su durisima substancia. Y quánta será la delicadeza de aquel jugo, que penetrando los, aun mucho mas angostos, poros del marfil, nutre los preciosos colmillos del Elefante? Estas observaciones son concluyentes contra los que en la mucha fluidéz del agua ponen la dificultad de que pueda alimentarnos.

33 Finalmente, si por la autoridad se ha de decidir esta question, en Paulo Zaquías, lib.5. Quæst. Medic. Legal. tit. 1, quæst.6, se pueden vér los muchos Medicos, y Filosofos, que este Autor cita por la opinion de que el agua es nutritiva de nuestros cuerpos. Aunque es verdad, que el mismo Zaquías disiente á ella, diciendo, que la contraria

es comun.

34 Mas si es verdad lo que dice este Autor de que la Tom.III. de Cartas. M 3 opi-

opinion, que niega la facultad nutritiva à la agua, es comun entre Filosofos, y Medicos; estos Profesores muy poco caso hacen de sus dos grandes Principes Hippocrates, y Aristoteles; pues estos supremos Gefes de la Filosofia, y Medicina están expresos por la sentencia de que la agua es alimento de todos los cuerpos, sin exceptuar alguno. Hippocrates, en el libro primero de Dieta, en el cap. ó division 2, num.4, dice asi: Ignis enim omnia per omnia movere potest; aqua verò omnia per omnia nutrire. No está menos claro Aristoteles, ó acaso lo está mas. Asi dice, lib. 4 de Generat. Animal. cap. 2, ácia el fin: Hujus enim usus plurimus est, atque in omnibus aqua alimento est, etiam sircis. Donde es de notar la advertencia de que los cuerpos secos se alimentan de agua.

35 Pero yá otras muchas veces he observado, que los Medicos, y Filosofos, que mas estrepito hacen con la autoridad de Hippocrates, y Aristoteles, son los que menos caso hacen de ella, siguiendo frequientemente maximas opuestas á las suyas; aunque es verdad, que esto por la mayor parte pende de ignorancia de la doctrina de esos dos Principes, en cuyas obras apenas ponen los ojos los mas de los Profesores de una, y otra facultad, como me consta con toda certeza. Pero eso mismo muestra el poco aprecio que hacen de ellos.

36 Yo, coartando la resolucion á los individuos de nuestra especie, que es lo que unicamente nos hace al caso, juzgo que el agua á todos presta algun alimento; poquisimo comunmente, pero bastante respecto de algunos rarisimos, y extraordinarisimos temperamentos; ó yá que sean tales por constitucion nativa, ó que se hayan hecho tales por accidente. He notado, que las Inedias extraordinarias, que he leído, y en que no he hallado repugnancia al asenso, sobrevinieron á repetidos, y gravisimos afectos morbosos. Asi sucedió á la enferma de la consulta, y lo mismo á aquella de quien dá noticia el Abad Boisot, como este testifica en su relacion. Estos repetidos, y gravisimos afectos inmutaron el temperamento de una, y otra enormemente.

37 Pues V. md. me envió la consulta por encargo de nuestro Padre Abad de ese Colegio, el qual dimanó del

Ilustrisimo Señor Obispo de Coria; despues de ponerme á la obediencia de su Paternidad, sirvase de decirle, que quando remita mi respuesta á aquel Prelado, me haga el favor de asegurarle, que con gran gusto mio he tomado este leve trabajo por complacer á su Ilustrisima; y será mayor el gusto si fuere de su satisfaccion el trabajo. Nuestro Señor guarde á V. md. muchos años. Oviedo, y Mayo 15 de 1747.

#### NOTA.

38 No puedo negar, que toda la Filosofia, de que he. usado en la Carta antecedente, para salvar la posibilidad del hecho, por lo relativo á la generacion de tanta sangre en tan larga Inedia no me satisface, de modo, que no haya quedado con algun escrupulo en orden á su realidad. Yo no abandonaré jamás la regla que estampé en el Discurso 1 del quinto Tomo del Theatro Critico, que quanto son mas extraordinarios los casos, tanto para darles asenso se exigen mas fuertes, y autorizados testimonios. El elogio mas hermoso, que he leido de Catón, fue el que le dió como indirectamente, y por incidencia, desde su Tribunal, un Pretor Romano, viviendo aún el mismo Catón. Pretendia el que oraba por una de las partes ser creído sobre cierto hecho. por el testimonio de un testigo unico, que alegaba, por el titulo de que el testigo era hombre de conocida veracidad; á lo que el Pretor replicó: Donde la ley pide dos, ó tres testigos, yo no me contentaré con uno solo, aunque este testigo solo sea el mismo Catón. Lo proprio digo con proporcion á nuestro caso. Donde la dificil credibilidad de un hecho, por sermuy irregular, pide muy fuertes, y poderosos testimonios para ser creido, nunca me contentaré con los que bastan para probar un hecho comun, y regular.

39 Pero qué testigos tenemos del suceso de nuestra enferma? Solo se me citaron dos, su Confesor, y el Cirujano que la asistia. Doy que entrambos sean muy veraces, lo que especialmente creeré sin dificultad del Confesor, de cuyas prendas se me hizo una buena pintura. Pero no pudieronestos dos ser engañados? Sin duda: porque debo suponer, que ninguno de ellos asistia siempre en presencia de la en184 EXTRAORDINARIA ÎNEDIA.
ferma en continua vigilancia para observar si le ministraban
algun alimento. Realmente todo bien considerado, la inclinacion á descreer el hecho, vá cuesta abaxo; porque la Filosofia, para salvarle, vá muy cuesta arriba.



## CARTA XIX.

PARALELO DE LUIS XIV, REY de Francia, y Pedro el Primero, Czar, ó Emperador de la Rusia.

UY Señor mio: Discurro, que la letura del Paralelo, que hice de Carlos XII, Rey de Suecia, con
Alexandro Magno, movió á V. md. á solicitar otro semejante
de los dos famosos Principes, que poco há reynaron, Luis XIV
en la Francia, y Pedro el Primero en la Rusia: en que suponiendo V. md. que ambos merecieron el epitheto de Grandes,
que les dá la Fama, duda quién entre los dos se deba reputar

mayor, en caso de no ser persectamente iguales.

2 Yá sobre este punto escribió algo el Spectador Inglés, ó Socrates moderno, (uso de la voz Spectador nueva en el Castellano, por no hallar en nuestro idioma otra enteramente equivalente á la Latina Spectator) en el Disc, 1 del Tom. 3. Pero sobre que el Paralelo, que hizo este amenisimo Autor, es demasiadamente ceñido, le hallo algo vicioso, porque no disimula en él el desafecto reynante en su Nacion ácia el Monarca Francés. Quanto á la substancia, convengo con él en la preferencia que dá al Moscovita; y aun juzgo, que esta preferencia estriva en unas insignes ventajas.

3 Pedro Alexovitz, Emperador de la Rusia, si se atiende al complexo de calidades, y acciones, por donde comunmente el Mundo califica de Grandes á los Principes, fue no solo uno de los mayores, que tuvo el Mundo, pero tan sobresaliente aun en esta misma elevada clase, que apenas se hallará otro, que se le deba preferir. Con advertencia he ceñido el

merito del elogio al dictamen comun del Mundo; porque supongo, que no se puede decir absolutamente Principe excelente el que no posee todas aquellas Virtudes Morales, que
exige un imperio razonable. A uno, que en presencia de Agesilao, Rey de Sparta, ponderaba el gran poder del Rey de
Persia, replicó con generosa indignacion Agesilao: No es mayor Rey que yo, quien no es mas justo que yo. Mas oportuno
fuera el apotegma, si la magnificencia, con que el otro hablaba del Rey de Persia, fuese relativa á otra grandeza, que
á la de su vasto imperio. Pero no es esta la regla de que usa el
Mundo para medir la estatura de los Reyes. Sea un Alexandro, laseivo, intemperante, ebrio, cruel á tiempos, y siempre
usurpador; como posea en un grado eminente las Virtudes Militares, y en sus empresas corresponda su fortuna á su valor,
será de todos los siglos apellidado Alexandro el Grande.

- 4 Es verdad, que aun de aquellos que no son muy escrupulosos en la difinicion del Heroismo, son muchos los que no
  reconocen por Heroes á los que poseen aquellas virtudes, si están manchados con tantos vicios. Si hablasemos con toda propriedad, no concederiamos la alta prerrogativa de Heroe á
  quien habitualmente padezca algun grave defecto Moral. Pero
  el Idioma de los politicos moderados, y aun de plumas bastantemente religiosas, no pide tanto; antes están regularmente
  convenidos en practicar con los Principes ilustres un genero de
  condescendencia benigna, en orden á algunos vicios, especialmente el de la ambicion, y otro, ácia quien es muy resbaladiza la libertad de los Soberanos, como se contengan dentro
  de ciertas margenes.
- ya preserencia se questiona, porque ninguno de ellos sue Santo. Uno, y otro tuvieron no leves vicios. La ambicion, y la incontinencia sueron comunes á entrambos, y la ambicion en entrambos acompañada de la mala se. Explicóla el Moscovita en la invasion de la Livonia, violando con frivolos pretextos los tratados, que havian, desde que la havia conquistado Gustavo Adolso, asegurado aquel País á la Suecia, y engañando con promesas de paz por medio de su Embaxador en Stokolmo, al mismo tiempo que estaba disponiendo la guerra. El Monarca Francés, dicen muchos Autores, pecó tanto en esta

186 PARALELO ENTRE LUIS XIV. Y PEDRO EL CZAR. materia, que la relacion de sus infracciones de tratados con los Principes vecinos, coloradas con falaces apariencias, casi vendria á ser una historia completa de su vida politica. Pero debo añadir, que aunque lo publicaron asi España, Italia, Inglaterra, y Alemania, lo publicaron quando eran enemigas de la Francia; y asi, hasta saber si hay Autores Franceses veridicos, que convengan en ello, suspenderé el asenso.

6 La incontinencia en Luis XIV, sobre escandalosa por pública, casi fue un pecado de por vida. Y en ella fue de especialisima nota la monstruosa torpeza de despojar al Conde de Montespan de su legitima esposa, para que sirviese muchos años á su lascivia. No hallo en las Historias, que lei del Czar Pedro, que sus desordenes en esta materia pasasen de la juventud; y aun se dice, que en los diez años, que mediaron desde el repudio de la primera muger, hasta su casamiento con la segunda, no tuvo comercio con muger alguna. Pero á toda su vida transcendió la mancha de repudiar, y cerrar en un Monasterio a su muger la Princesa Eudoxia, y casarse con otra, viviendo ella, sin que precediese de parte de esta otra culpa, que quexarse de las infidelidades del Czar: pues aunque no falta Autor, que la ereyó indiciada de adulterio, fue rebatido por otros mejor informados; y como dice el Anonymo Escritor de la vida del Czar, impresa en Amsterdán el año de 1742, toda la Rusia está plenamente persuadida de su inocencia.

7 Demás de estos vicios, comunes á los dos Monorcas, otros tres se atribuyen al Rusiano, de que no adoleció el Francés. El primero, la intemperancia en orden al vino, y licores fuertes. El segundo, dexarse arrebatar de la ira, tal vez por levisimas causas. El tercero, la crueldad.

8 Los dos primeros capitulos son ciertos. Pero se rebaxa mucho de su fealdad con dos consideraciones: La primera, que esos vicios eran en gran parte influídos por la barbara educacion que tuvo: La segunda, que hacia no leves esfuerzos por vencer una, y otra pasion, especialmente la de la ira; y aun se lastimaba amargamente de la gran dificultad, que hallaba en reprimirla; de modo que, segun el Autor poco há citado, muchas veces al revenir de sus raptos se le oyó prorrumpir en esta, ú otras semejantes exclamaciones: To reformo á mis

Va-

Vasallos, y no paedo reformarme á mí mismo: maldito temperamento, funesta educación, que no puedo vencer por mas réflexiones, y propositos que bago.

9 Lorde los conatos del Czar, para vencer su pasion por el vino, y licores suertes, asirma el Historiador Inglés Burnet, que trató al Czar en Londres. Pero es mas probable, que nunca la venció.

ro El capitulo de crueldad es el en que yo no puedo convenir absolutamente. Es verdad, que Pedro executó muchos, y severisimos castigos, pero muy merecidos de repetidas sediciones, cuyo asunto era despojarle, no solo de la corona, más tambien de la vida. A que se añadió, que los Rusianos, gente entonces barbara, feróz, y dura, solo podian ser contenidos, proporcionando el rigor a su ferocidad.

rr Fuera de esto, hallo en la Historia de este Principe muchos actos de singular clemencia. A su hermana la Princesa Sofia, que fue autora de las repetidas conspiraciones contra la vida del Czar, no dió mas castigo que la clausura de un Monasterio. Y al Principe Galicin, instrumento principal de aquella Princesa, no mas que el destierro á la Siberia. A los Cosacos rebeldes, que haciendose del partido del Rey de Suecia, tomaron las armas contra él, solo castigó desarmandolos. En la batalla de Fraustadt el General Sueco Reinschild, Capitan insigne, pero cruel, hizo degollar á sangre fria á seis mil Rusianos rendidos. Podia el Czar, por el derecho de represalia, executar lo proprio con muchos prisioneros Suecos que renia; y á todos dexó con la vida.

La En general con los prisioneros de guerra era, no solo benigilo; y dulce; mas aun noblemente generoso. Esto mostró en varias ocasiones. A los prisioneros de la batalla de Pultava, en que fue enteramente derrotado el Rey de Suecia, despues de concederles graciosamente unas condiciones, mucho mas ventajosas, que las que en la infelíz situacion, en que se hallaban, podian esperar; trató con la mayor humanidad del Mundo. Para cuya demonstracion copiaré aqui las palabras del Autor de las Memorias del Reyno de Pedro el Grande, (B. Yyvan Nestesuranoi) impresas en Amsterdan el año de 1740.

"La suerte de tantos infelices le hizo (al Czar) una mimpresion muy sensible, y mas de una vez desaprobo la con-

188 PARALELO ENTRE LUIS XIV. y PEDRO EL CZAR. nducta de un Principe, (el Rey de Suecia) que de esta ma-»nera sacrificaba á su ambicion tantos fieles Vasallos, de quie-»nes debia ser Padre, y Conservador. Concedió generosamen-»te la libertad á todos los Generales, y Oficiales; y por dár á »los Soldados rasos señales sensibles de su compasion, hizo dis-»tribuir á estos miserables mas de quince mil duçados. El dia »siguiente combidó á su mesa á todos los Generales Suecos; y . »haviendose informado con aquella afabilidad, que le era tan »natural, de el Velt-Mariscal Renschil, á qué numero llegaba »el Exercito Sueco antes de la batalla; y sabido de él, que con-» tendria diez y nueve mil Suecos, y de diez á once mil Cosa-»cos, le dixo: Cómo es posible, que un Principe tan prudente vomo el Rey de Suecia, se baya aventurado con un puñado de ngente en un País incognito, y tan desdichado como este? Ha-» viendole respondido Renschild, que ellos no havian sido con-»sultados siempre para las operaciones, si solo que como fie-»les Vasallos havian servido siempre sin contradicion á su »Rey: Esta fidelidad agradó tanto à su Magestad Czariana, » que quitandose la espada, que tenia á la cinta, se la dió al »Conde Renschild, pidiendole que la conservase, como »prenda de la estimacion que hacia de su persona, por ser tan »fiel á su Rey. No mostró menos bondad con el Conde Pipér; "y para que todos los prisioneros clasicos fuesen asistidos de to-»do lo necesario, los distribuyó por huespedes á sus Generales. »El Conde Renschild tocó al Conde Scheremeteff; el Conde »Pipér al Conde Goloiukin; el Principe de Wirtemberg al "Principe Menzikoff; el General Stakelberg al General Ro-»ne; y asi de los demás."

r4 Es verdad, que no fue despues consiguiente en este proceder humano con los prisioneros de Pultava, los quales relegó á la Siberia: y de los dos primeros Generales Renschild, y Lovenhaut, el segundo vivió miserrimamente aprisionado en Moscovia, donde ultimamente murió: infelicidad que comprehendió tambien al Conde Pipér, primer Ministro del Sueco. Acaso esos dos Proceres le darian despues algun motivo es-

pecial de resentimiento. Renschild fue cangeado.

15 Al Comandante de la Flota Sueca Erenschiold, de cuyo valor fue testigo en la batalla de Alandt, luego que le hizo prisionero, regaló con un vestido rico; y despues de elogiarle altamente delante de todos sus Oficiales, le ofreció su amis-

tad para siempre.

El proceder que tuvo en la tóma de Nerva fue digno del mas noble Heroe. Obstinado el Sueco Gobernador en no rendirse, entraron los Rusianos la Plaza por asalto. Ordenó al punto el Czar á sus Oficiales, que impidiesen toda violencia sobre los habitadores; mas no pudiendo estos contener á los Soldados, que furiosos robaban, violaban, y mataban quanto veían, acudió el Czar por sí mismo al remedio; y corriendo de calle en calle, arrancaba las mugeres, y los niños de las manos de los Rusianos; amenazaba á estos con los mas severos castigos para que se detuviesen, ayudando al imperio de su voz el terror de su espada, pues con ella mató mas de cincuenta de los que halló mas obstinados en proseguir las violencias. En fin, atajado el desorden, haciendo juntar en la Casa de Ayuntamiento los principales Ciudadanos, entró él; y poniendo su espada toda bañada en sangre sobre una mesa, les dixo estas palabras: No es sangre de los Ciudadanos de Nerva la de que está teñido seste acero, sino la de muchos Rusianos, que be sacrificado á suestra conservacion. Depositada está hoy la espada en aquel sitio, ostentandose como monumento precioso de la humanidad de aquel Monarca; y sería justo, que en las paredes de todos los Edificios públicos de Nerva se escribiese con caracteres de oro todo el hecho.

17 He expuesto á V. md. los vicios de los dos Monarcas, en que no siendo grande la desigualdad, se hallará menor, ó ninguna, si se atiende á dos circunstancias, que disculpan en parte los del Moscovita, y gravan los del Fran-

cés: la educacion, y la Religion.

18 La educacion del Moscovita, como yá se insinuó, fue perversa; y nadie ignora quánto la calidad de la educacion influye en todo el resto de la vida. Toda Religion llena de errores, qual es la que profesaba el Czar, turba mucho la vista intelectual en orden á la moralidad. Ni una, ni otra disculpa se puede alegar á favor de Luis XIV. Su educacion fue bella debaxo del gobierno del Marqués de Villeroy, hombre bueno, y habil, y á la vista de su Madre Ana de Austria, de quien dice el Historiador Mr. Larrey, que todos

190 PARALELO ENTRE LUIS XIV, Y PEDRO EL CZAR. los Escritores concuerdan en darla el bello elogio de la mejor Reyna del Mundo. Profesó siempre la Religion Catholica Romana, cuyas santas maximas no podian menos de darle continuamente en rostro con sus relaxaciones. Así no tenia otro recurso para hacerlas menos intolerables, que el general de ródos los viciosos, la fragilidad humana.

19 Pasados yá en revista los vicios, que afean á los dos Monarcas, trasladémos la consideracion á las acciones, ó virtudes que los ilustran. Y aqui es donde yo descubro unas

grandes ventajas del Rusiano sobre el Francés.

20 No se puede negar, que Luis XIV fue dotado de muchas buenas qualidades: hombre discreto, de juicio sólido, de espiritu constante, bastantemente aplicado al gobierno, de una entereza Regia, mezclada con afabilidad popular, amante de la justicia, en quanto no obstaba, ó á su ambicion, ó á su delevte, estimador del merito, humano, liberal, propenso á que en el Reyno floreciesen las Artes, Ciencias, y Comercio. Mas si estas partidas bastan para constituir un buen Rey, no son suficientes para constituir un gran Rev. Y aun permitiendo, que sean suficientes para constituir un gran Rey, anadiré, que no lo son para constituir un Rey, tal, que merezca adaptarsele por renombre el epitheto de Grande; que es muy distinto lo uno de lo otro. No dá idéa, pongo por exemplo, tan magnifica de Alexandro, decir, que fue un gran Principe, 6 un gran Guerrero, como llamarle 'Alexandro el Grande: no dá idéa tan magnifica del Santo Pontifice Gregorio el Primero decir fue un gran Papa, como nombrarle, y designarle con el distintivo de el Gran Gregorio. Esto segundo pide una grandeza, no como quiera, sino grandeza heroyca: es aclamar la excelencia del sugeto con una especie de entusiasmo: significa estatura, no solo superior á las comunes, mas enteramente agigantada.

Dexando, pues, bastante campo à los Panegyristas de Luis XIV para que se extiendan en sus alabanzas, me contentaré con decir, que este Principe en ninguna manera arribó á la grandeza del Heroismo. Porque pregunto: qué acciones proprias de Heroe executó Luis XIV? Ni una hallo en toda su Historia. Confieso, que hizo algunas cosas utilisimas, quales fueron, sobre todo, la extincion de los duelos,

6.

y el destierro de la heregía. Pero ni estas, y mucho menos etras inferiores á estas, pedian, o extraordinarios esfuer-

zos, ó alcances superiores.

· 22 La heregía estaba enteramente desnuda de fuerzas. quando fue la revocacion del Edicto de Nantes. Los Duelistas no constituían partido, porque no lo eran por profesion; y aun quando se uniesen, sería en cortisimo numero. Asi la execucion de uno, y otro no le costó á Luis XIV mas que quererla, y decretarla. De modo, que en las circunstancias, en que entonces estaba la Francia, otro qualquiera Rey, que se aplicase á ello, haría lo mismo. Lo proprio digo de todo lo demás que quieran aplaudir en este Principe. Quando entró en el gobiernó, estaba la Francia enteramente pacificada, los disturbios de la minoridad extinguidos. Por recomendacion del Cardenal Mazarini vió luego á sus lados dos insignes Ministros, destinados á diferentes asuntos, Juan Baptista Colbert, y Miguél de Tellier, que partian entre si todos los cuidados grandes de la Corona de Francia. A Colbert se debió quanto se adelantó entonces la Francia en el Comercio, en la Marina, en Edificios públicos, en Ciencias, y Artes, de que sue amantisimo, y liberalisimo Protector. A Colbert succedió el Marqués de Louvoix, gran Ministro fambien, de vastisima capacidad, y suma aplicacion; por lo que pudo cumplir con los muchos, y altos empleos que ruvo. Asistiendo á Luis XIV tales Ministros, no le quedaba que hacer, sino autorizar sus idéas para que se executasen.

las guerras con los Principes vecinos, aquellas se debieron á los excelentes Generales que tuvo. Y no hay que decir, que él los formase, ó en alguna manera concurriese á hacerlos fales, pues á los mayores de todos ellos el Principe de Condé, y el Mariscal de Turena, á quienes justisimamente se puede aplicar lo que dixo Virgilio de los dos Scipiones: Dao fulmina belli, hechos los halló, y con fama ilustre yá quando empezó á reynar. Los grandes Generales comunmente dexan buenos discipulos; y asi sucedió en la mayor parte del reynado de Luis XIV. Sobre todo, el Duque de Luxemburg, que fue quien principalmente, despues que faltaron aquellos dos Heroes, mantuvo la gloria Militar de la Fran-

192 PARALELO ENTRE LUIS XIV, Y PEDRO EL CZAR. cia con ilustres, y repetidas victorias, debaxo de la conducta del Principe de Condé havia aprendido el ministerio de la guerra.

24 De que resulta, que bien considerado todo de las grandes cosas que se hicieron en el reynado de Luis XIV, la unica gloria, que solidamente le queda á este Monarca, es haver conocido los grandes talentos de algunos Vasallos su-

yos, haverlos empleado, y atendido.

- 25 Pero qué? Aun dentro de esta misma especie cayó en algunas gravisimas faltas, que verisimilmente hicieron infelices los ultimos años de su reynado. Haviendo los dos Principes de su sangre, el de Conti, y el Duque de Orleans, dado en algunas funciones, en que se hallaron, muestras de un extremado valor, y una acertadisima conducta; por unos zelos, ó llamense rezelos, proprios de un corazon pusilanime, los retiró del manejo de las armas, y tuvo ociosos el resto de su vida. Y aun al de Orleans lo poco que le ocupó le tuvo atadas las manos con ordenes opuestas á sus buenas idéas; por lo que verisimilmente se perdió la gran batalla de Turin, en que el Duque queria que el Exercito Francés saliese de las lineas à recibir los Imperiales en rasa campaña, que es lo que debia hacerse, segun los mejores Maestros del Arte Militar; y el orden de la Corte, que le presentó el Mariscal de Marsin, le obligó, con sumo pesar suvo, que no pudo, ó no quiso disimular, á esperarlos dentro de las trincheras. El mismo desayre havia padecido cinco años antes el Mariscal de Catinat, á cuya prudente conducta fue preserida la temeridad del de Villeroy, de que se siguió el destrozo que los Franceses padecieron en Chiari.

26 Vamos yá á examinar la conducta de Pedro el Grande. O qué grande en todo! O qué superior en todo á la del Rey Francés! Hizo el Moscovita en un reynado, de no muy extendida duracion, cosas tales, que divididas podrian constituir gloriosos muchos Reyes, y muchos reynados; y en todas se puede decir, que él fue el todo, ó por lo menos en todas agente principal, y en muchas agente, y instrumento juntamente. Hizo Pedro el Grande, que en un vastisimo Imperio, lleno todo de la mas refinada barbarie, cuyos habitadores rudos, indomitos, y feroces, no solo ignoraban

J. ;

to

Es-

tollas las Artes, pero parecian negados á su enseñansa, todas las Artes floreciesen como en otra qualquiera Nacion Européa. De unos hombres, que solo parecian hombres en la figura, hizo buenos Soldados, hizo habiles Generales por Mar, y por Tierra, hizo Pilotos, hizo Artifices para todo genero de maniobras, hizo excelentes Mathematicos, Filosofos, Humanistas, Historiadores, Politicos, Cortesanos, Discretos, &c. 'y para todo tuvo que vencer, no solo la profunda ignorancia de aquella gente, mas tambien su obstinada resistencia á deponer la barbarie. Anadase haverles hecho renunciar los antiguos usos, que siendo los mas absurdos de todo nuestro Continente, eran retenidos con indecible terquedad: haver extinguido los Strelizes, que eran casi toda la fuerza del Imperio, Milicia inobediente, y revoltosa, temida de todos sus predecesores, formando otra nueva, á quien dió Oficiales Estrangeros: haver despojado de la mayor parte de su autoridad al Patriarca, que siendo adorado casi como Deidad de aquella supersticiosisima gente, incomodaba mucho la Soberania de los Czares; o la dividia con ellos: haver humillado el tyranico orgullo de los nobles, que á sus dependientes trataban como vilisimos esclavos: haver hecho conocer, y practicar á sus Vasallos varias virtudes Politicas, y Morales, de quienes ignoraban aun los nombres. (1.27) A los ojds se viene , que para hacer todo esto era menester una comprehension, una capacidad inmensa, una fuerza de espiritu robustisima, un valor en supremo grado benoich, una actividad infatigable, una politica cartificiosis sima, un selo ardiente por la felicidad de aquel dilatadisimo Continued that death and bear it con Imperio. 28 . Efectos proporcionados á estas!, y otras virtudes fueron el establecimiento de una Infantería tan animosa, y reglada, como la de otra qualquiera Nacion Européa: una Marina de quarenta Vaxeles de linea , y de doscientos Galeras: Fortificaciones segun el estilo moderno de todas las Plazas importantes y una excelente Politica en todas las Ciudades principales: una Anademia de Marina, adonde todas las Familias Nobles son obligadas á enviar algunos de sus hijos: Colegios en Moscou, en Petersburg, y en Kiof para

enseñar las Lenguas, las bellas Letras, y las Mathematicas:

Un Tom. III. de Cartas.

Escuelas pequeñas en las Poblaciones menores, donde los paysanos aprenden á leer, y escribir: Escuelas públicas en Moscou de Medicina, Farmaceutica, y Anatomía: un Observatorio para la Astronomía: Imprentas tan buenas, como las de los Reynos que florecen en policía: una Biblioteca copiosisima, compuesta de tres que compró en Inglaterra, y Alemania, &c.

Tantas cosas insignes como las que hasta aqui he referido, y otras que omito, hizo Pedro el Grande en un reynado de veinte y nueve años; (no mas que estos reynó solo por la muerte de su hermano Juan, que ocupaba la mitad del Trono) que si las viesemos executadas en otro grande Imperio por cinco, ó seis Reyes en el espacio de siglo y medio, de modo, que se dividiesen entre ellos las partes de tan magnifica obra; á todos esos cinco, ó seis Reyes aclamaria el Mundo por unos Principes de extremada habilidad.

20 Los medios con que logró tantas, y tan altas empresas, fueron tan extraordinarios como ellas. Supo este Principe hallar la mayor elevacion en el mayor abatimiento: levantóse sobre todos los Reyes, baxando á igualarse con sus mas humildes Vasallos. Cómo hizo Soldados, y buenos Soldados á los Rusianos? Sirviendo él como Soldado desde el infimo grado, de donde fue subiendo por los pasos regulares hasta el supremo. Sirvió primero de Tambor, luego de Soldado raso, despues de Cabo de Esquadra; de Sargento, de Alferez, &c. Supongo, que exerciendo estos empleos no exponia su persona en las funciones, como corresponde á cada uno de ellos:; pero los exercia con la diligencia mas puntual, y con la mas rendida obediencia á sus Gefes. Quánta influencia tendria esto en todos los Rusianos! Qué noble Moscovita se desdeñaria de servir con el fusil, ó con la granada en la mana, viendo á su Principe batir el Tambor ! He dicho, que supongo que en aquellos empleos no exponia su persona; parque aun quando su ardimiento le impeliese á ello, le repriminian sus Gefes, à quiencs en todo, y por todo obedecia con la mayor resignacion. Sobrabale valor, pero seria facinorosa imprudencia arriesgar una vida, de quien pendia la felicidad de la Rusia. Sobrabale valor, como mostró en varias ocasiones psiendo General de sus Tropas, en cuyo estado -: ′.′ 1241 11.0 St. 1. LA . 11. 1 100

no tenia superior que le impidiese, especialmente en dos. La una fue la batalla, que dió al General Levenhaut á la margen del Nieper, donde haviendose puesto en fuga al primer encuentro la Infantería Rusiana, congregada de nuevo, colocó un numero crecido de Calmucos, y Cosacos detrás del Exercito, con orden de que hiciesen pedazos á qualquiera que huyese, sin reservar su misma persona, en caso que él cometiese esa vileza. Otra, quando circundado del Exercito Turco á las orillas del Pruth, y perdido sin remedio, eligió perecer con las armas en la mano, antes que rendirse; aunque de uno, y otro riesgo le libró su esposa la célebre Emperatríz Catalina, sobornando con todas sus preciosas joyas al avaro Visir, que mandaba el Exercito enemigo.

31 El mismo exemplo que á las Tropas de Tierra dió á las de Mar, subiendo por todos los oficios, desde el de Grumete, hasta el de Almirante; no siendo esto mera denominación, sino empleo real, y verdadero; pues quando Grumete, servia al Capitan del Navio en todas aquellas humildes ocupaciones en que los demás Grumetes á los suyos; y en una ocasión, que imprudentemente el Capitan, corriendo un viento fuerre, le mandó, ó permitió subir á la gabia, interepidamente lo executó, aunque luego que el Capitan le

vió arriba, conociendo el peligro, le mando baxar.

32 Raro espectaculo fue para el Mundo, y lo será siempre puesto en la Historia un Emperador de la Rusia haciendo el oficio de Tambor en la Tierra, y el de Grumete en el Mar. Pero otro espectaculo mas raro voy á proponer. Pasmense todos los Principes existentes, y venideros, de que ese mismo Emperador de la Rusia, por aprender la construccion de los Navios, y enseñarla á sus Vasallos, excitandoles juntamente para que se aplicasen á ella con su exemplo. dos años estuviese exerciendo el empleo de Oficial de Carpintería en Amsterdán, con todas las circunstancias, v condiciones de tal vestido como los demás Oficiales, sustentandose de su paga diaria como los demás; pero excediendolos á todos en el afán del trabajo. No los triunfos de Camito, de Marcelo, de Mario, de Cesar, de Pompeyo embelesaron tanto á los Romanos, como Pedro el Grande, in-

- incognito debaxo del nombre de Pedro Michaelof; y al mismo tiempo conocido de todos por lo que era; madrugando muy de mañana al hastillero en habito humilde con la hacha debaxo del brazo, y ocupando todo el dia en aquella tarea con tanto ardor, como si dependiese de ella su vida.
- 33 Esta fue una especie de heroismo incognito hasta entonces al Mundo; pero heroismo de orden superior á quantos el Mundo celebró hasta entonces. Fue un voluntario eclipse de la Magestad, que descubrió todo el esplendor de la virtud. Quando se propone un fin tan noble como el bien de los Vasallos, es grandeza mas que Regia despojarse enteramente de la pompa. Aquellas almas vulgares, que solo adoran en los Principes la exterior magnificencia, notarian, y aun despreciarian, como indigna de la soberanía, aquella aparente baxeza; y al mismo tiempo el Czar, con una celsitud de animo, propria de su gran corazon, despreciaba como irracional ese mismo desprecio. Y aun puede ser (porque no ignoraba enteramente la Sagrada Escritura) tuviese presente lo que pasó entre David, y Michól en caso muy semejante.
- 34 Aquel gran Rey, y gran Santo, quando en procesion solemnisima se reduxo el Arca del Testamento de la Casa de Abinadab á Jerusalén, en obsequio de la Divinidad, que en ella se representaba, ceñido con una zona, ô cubierto con un sobrevestido de lino, (que la voz de Ephod, de que usa la Escritura, un medio entre uno, y otro significa) iba danzando con quanta fuerza, y agilidad podia delante del Arca: Saltabat totis viribus ante Dominum. Violo su est posa Michól desde una ventana, quando vá el Arga entraba por la Ciudad; y considerando á David envilecido con el humilde oficio de Danzarin, á que se añadia la humildad del trage, dice la Escritura, que le despreció en su corazon: Despexit eum in corde suo. Y aun anade, que con una irrisoria ironia le insultó luego sobre el becho: Quam gloriosus fuit bodie Rex Israel, &c. Y qué le respondió David? Que haría lo mismo, y aun mas, interviniendo el proprio motivo: y en esa aparente vileza fundaria su mayor gloria: Et ludam, & vilior fram plusquam factus: sum 2: 20 et glatiosior

sior apparebo. El mismo baxo concepto, que de David hizo la imprudente Princesa, viendole en humilde trage, y humilde oficio, harian del Czar, viendole en humildes oficio, y trage muchos de no mejor juicio, que Michól. Mas qué tenemos con eso? Esa vil exterioridad constituye para los hombres de entendimiento la mayor gloria del Czar, como tambien la de David: Gloriosior apparebo.

Tanto hizo por el bien de sus Reynos Pedro el Grande, y tanta gloria le resulta de lo que hizo. Principe verdaderamente incomparable, á quien justisimamente se puede adaptar, aunque no por el mismo titulo, lo que la Escritura dice de Josías: Similis illi non fuit ante eum Rex. (4. Reg. cap.25.) Nadie hizo lo que él hizo. Digan, pues, quanto quieran en su alabanza los Panegyristas de Luis XIV. Concederé, que fue un excelente Rey, que mereció el epitheto de Grande. Pero dudo, que en la conservacion de este epitheto, ácia la posteridad, logre la dicha de su antecesor el glorioso Carlo Magno, en quien la expresion de la grandeza se unió con tanta estrechéz al nombre, que vino á hacerse parte del nombre la expresion de la grandeza. Adularon mucho sus Vasallos, y aun no pocos forasteros á Luis XIV. Creo que huviera sido mucho mejor Rey, si no le huvieran adulado tanto. No faltó sino consagrar sus mismos vicios, dandoles el nombre de virtudes; y en parte ni aun esto faltó. De aquellos pomposos Panegyricos, de que se llenó su Reyno, y aun los estraños durante su vida, quedaron sonoros ecos despues de su muerte, como olor de los inciensos, que tan largamente le havian tributado. Pero noto yá en algunos Escritores Franceses, que tomaron la pluma posteriormente á su fallecimiento, una tal languidez en sus elogios, que temo, que pasado un siglo, yá el eco de los Panegyricos no suene, y el humo de los inciensos se disipe.

36 Ciertamente no sucederá esto á Pedro el Grande, porque á la grandeza de sus acciones sobra mucha magnitud para llenar la extension de treinta, ó quarenta siglos.

37 Solo le faltó á este grande hombre una hazaña superior á todas las que logró, que fue plantar la verdadera Religion en sus Reynos. Era sin duda capáz de hacerlo; y aun me atrevo á decir, que le sobraban fuerzas para ello, Tom.III. de Cartas. quando yá tenia á todos sus subditos enteramente rendidos á su arbitrio. Mas para executarlo era menester, que primero la Divina gracia le desterrase del entendimiento su errada creencia, con aquella iluminacion, que solo puede venir de el Padre de las Luces. Aun para las previas disposiciones, que se pueden poner acá abaxo, ó por hablar mas theologicamente, para la remocion de los estorvos, havia infinito que vencer, porque es grande la resistencia del error envejecido. Cosa lamentable! que la senectud, que todo lo debilita, y quita el vigor á los animales, á las plantas, y aun á las piedras, aumenta las fuerzas al error.

38 Con todo, aun en esta materia hizo algo, y no muy poco Pedro el Grande; porque desterró algunas de aquellas mas erasas supersticiones, que con una firmisima adherencia

estaban radicadas en la ceguera de sus Rusianos,

Panegyrico, que Paralelo, afiadiré aqui á V. md. otra maravilla de este grande hombre, que se me haría increible, si no lo viese asegurado por varios Autores; y es, que sin embargo de los maximos negocios, que siempre le ocuparon, se instruyó en varias Ciencias, y Artes, de modo, que fue Mathematico, Filosofo, excelente General de las Tropas de Tierra, habilisimo Admirante para las de Mar, Politico insigne, Historiador, Piloto, Arquitecto Naval, &c. Raro genio! Portentosa capacidad! Nuestro Señor guarde á V.md. muchos años.

## CARTA XX.

\*\*

# SOBRE EL SYSTEMA Copernicano.

SE ADVIERTE, QUE LAS LEGUAS de que se habla en esta Carta, y en la siguiente son de las veinte y cinco en grado, mucho menores, que las Españolas, de las quales no caben en cada grado terrestre mas que diez y siete y media.

/TUY Señor mio: Notable es la ira, que V. md. ha con-VI cebido contra el Eclesiastico, y el Militar, que en la concurrencia, de que V. md. me dá noticia, tocandose la question del Systema del Mundo, mostraron inclinarse á la opinion de Nicolao Copernico, que colocó al Sol quieto en el centro del Mundo, transfiriendo á la Tierra el movimiento del Sol. Y bien pudiera esa ira ser justa. Pero en V. md. por dos capitulos dexa de serlo, uno de exceso, otro de defecto. El exceso está en la censura, que V. md. hace de aquella opinion, tratandola de sueño, delirio, y quimera; y á los que la siguen de ilusos, fatuos, y locos. El defecto es de las noticias necesarias para hacer una crisis justa en la materia: defecto que V. md. mismo no reusa confesar, quando dice, que no sabe de esto, ni ha menester saber mas, que lo que le informan sus ojos para tratar de quimerico el Systéma Copernicano.

2 O qué engañado está V. md.! Los ojos nada deciden, ni pueden decidir en la question. Esto lo confiesan quantos con conocimiento de causa han impugnado á Copernico. En efecto es cosa de la suprema evidencia, que aunque la Tierra se moviese, y el Sol estuviese quieto, nuestros ojos nos re-

N4

presentarian, del mismo modo que ahora, la Tierra en reposo, y el Sol en movimiento. Y igualmente cierto es, que suponiendo, como suponemos, el Sol en movimiento, y la Tierra en reposo, si un hombre estuviese en el Sol, se le representaria este quieto, y la Tierra gyrando al rededor de él. Es regla constante en la Optica, que respecto del que está en un cuerpo grande, que se mueve, la apariencia del movimiento se transfiere á otro, ú otros cuerpos distantes, que están quietos, mayormente si el movimiento es uniforme, y de un tenor igual. Todos los que han navegado algo, saben, que quando un vaxel vá costeando con un viento placido, no parece à los que van en él que el vaxel se mueve; antes se les representa, que se mueven en contrario sentido los arboles, peñascos, ó casas que están en las ofillas. Aun sin estár en el cuerpo que se mueve, como este esté mas cerca, se representa sin movimiento, transferido á otro mas distante, como el movimiento de las nubes á la Luna sobrepuesta á ellas; de modo, que si las agita un viento Oriental muy fuerte, no se representa, que las nubes caminan de Oriente á Poniente, sino que la Luna vuela rapidamente de Poniente á Oriente. Asi el argumento tomado de la apariencia del movimiento del Sol, y quietud de la Tierra, que parece á los vulgares concluyente contra Copernico, es oído con irrision de los Doctos, tanto Copernicanos, como Anti-Copernicanos.

Ni son mas eficaces, á la reserva de uno solo, los demás que se han discurrido contra el Systéma Copernicano; aunque es verdad, que la falencia de ellos no está tan en la superficie, que no sea menester algo de Fisica para descubrirla. Arguyen lo primero, que si la Tierra se moviese, las aves, despues de vaguear un poco por el ayre, no hallarian sus nidos, porque moviendose la Tierra velocisimamente con ellos, mientras ellas andaban volando, yá estarian distantisimos quando se abatiesen á buscarlos. A esto se responde, que en la opinion de Copernico el ayre, que insiste sobre la Tierra, y toda la Atmosfera, gyra circularmente con ella, y lleva consigo las aves siempre en igual distancia de los nidos.

Arguyen lo segundo, que si la Tierra se moviese, quando alguno arrojase una piedra perpendicularmente ácia arriba,

esta caeria, no junto al que la havia disparado, sino á gran distancia de él; porque mientras la piedra sube, y baxa, la Tierra, moviendose velocisimamente con el que la disparó, le pondria á mucha distancia del sitio donde cae la piedra. Respondese, que en la suposicion hecha, la proyeccion de la piedra le dá dos impulsos diversos, uno vertical, otro horizontal: el movimiento voluntario de la mano le dá el vertical; el movimiento necesario de la mano, y de todo el cuerpo, conducido del de la Tierra, que es horizontal, le comunica á la piedra el impulso horizontal; y combinados estos dos impulsos, no resulta en la piedra, ni movimiento vertical, ni horizontal, sino un movimiento mixto, medio entre los dos, por el qual la piedra vá subiendo á la verdad; pero por una linea, que tiene mucho mas de horizontal, que de vertical, por ser el impulso horizontal, y necesario, como impreso del movimiento de la Tierra, mucho mas rapido que el de la mano, y mucho mas fuerte, que el vertical, y voluntario: de que resulta, que la piedra en subida, y baxada sigue una linea circular de poquisima curvatura, ó que sensiblemente se puede tomar por recta, en virtud de la qual vá caminando siempre verticalmente sobre el que la ha disparado. Añadase, que el movimiento del Ayre conforme al de la Tierra, promueve tambien -el movimiento horizontal de la piedra.

En Francia se hizo una experiencia célebre en prueba de la verdad de esta solucion. Tratandose la materia de ella en un concurso, en que se hallaba el célebre Filosofo Pedro Gasendo, opuso uno, que si la Tierra diese el pretendido impulso horizontal á la piedra, de tal modo, que esta cayese en el mismo sitio, que caería estando la Tierra inmovil; en caso que uno, puesto en lo mas alto del arbol mayor de un vaxel, instruído de tres ordenes de remos, dexase caer una piedra, moviendose entretanto el vaxel con toda la rapidéz, que le pudiesen dár unanimes todos los remeros, caeria la piedra al pie del mastil; lo que al que proponia el argumento le parecia imposible, y lo mismo á los mas del concurso, que daban por infalible, que la piedra caería detrás de la popa; de que concluían, que el asunto de la solucion dada, era mas ingenioso, que verdadero. Pero Gasendo, que penetraba mejor que nadie su solidéz, mantuvo con una persuasion invencible, que la piedra caeria al pie del mastil. Por interesarse en el examen la curiosidad de algunas personas poderosas, se llegó á la experiencia, y sucedió puntualmente lo que Gasendo havia afirmado.

6 Yo dixera, antes de la experiencia, lo mismo que Pedro Gasendo, y con la misma firmeza que él; porque la razon me muestra con la mayor evidencia la infalibilidad del efecto. Y con todo, ó quántos, y quántos al leer esto quedarán descreyentes á la razon, y á la experiencia! Sucedióme tal vez no poder meter esta fisica en la cabeza á un sugeto, por otra parte bastantemente habil, au nque me empeñé en explicarsela con la mayor claridad posible.

7 Con la doctrina dada en las soluciones á los dos argumentos propuestos, bien penetrada, se pueden disolver otras objeciones, que vienen á reincidir en uno, ú otro. Solo hay una dificultad, y realmente grande, contra el Systéma Copernicano, para que no sirve la doctrina dada, y es la que

voy á proponer ahora.

8 Es preciso en el Systéma Copernicano alexar lo que llamamos Firmamento; esto es, las Estrellas Fixas á una distancia tan enorme, no solo de la Tierra, mas aun de todó el Orbe Planetario, que se hace insufrible á la imaginacion. Para concebir, qué distancia es esta, se ha de suponer lo primero, que despues de muchas exactas observaciones, están convenidos los Astronomos modernos en que el Sol dista de la Tierra treinta y tres millones de leguas. Se supone, que en esta materia no cabe observacion alguna tan exacta, que no admita el error de algun millon de leguas. Pero esto importa tan poco al asunto, que podemos contentarnos con que sean no mas que treinta millones justos. De aqui resulta, que el diametro del circulo, por donde gyra la Tierra al rededor del Sol, es de sesenta millones de leguas, y la circunferencia de ciento y ochenta millones. Se ha de suponer lo segundo, que siendo de tan prodigiosa magnitud el Orbe, á quien termina este circulo, (Orbe anuo le llaman los Astronomos, nombre que le conviene igualmente, que el Sol gyre al rededor de la Tierra, que la Tierra al rededor del Sol) es como un punto imperceptible, respecto de la grandeza; y distancia del Firmamento. Lo que hace evidencia

de esto es, que aun suponiendo la Tierra trasladada de un punto del Orbe anuo al punto diametralmente opuesto, no se ha hallado, aunque se ha tentado infinitas veces con la mayor aplicacion, paralaxe alguna de las Estrellas Fixas; esto es, en el mismo lugar aparente se vé qualquiera Fixa, mirada de tal punto del Orbe anuo, que del otro punto, que dista de este sesenta millones de leguas; y á no ser la distancia de la Tierra al Firmamento como inmensa, la paralaxe de qualquiera Estrella Fixa; esto es, su distancia del lugar aparente al verdadero, sería grandisima. De modo, que si una Estrella Fixa, v. g. la llamada Sirius, que es de las mayores, y mas brillantes, no distase (pongo por exemplo) mas que diez mil veces mas, que dista de la Tierra el Sol, se observaria en ella una paralaxe muy sensible. En fin , los mejores Astronomos están convenidos, en que si la Tierra gyra al rededor del Sol, la distancia de Sirius á la Tierra es mas de quarenta mil veces mayor que la distancia de la Tierra al Sol: dista por consiguiente esta Estrella de la Tierra mucho mas que un millon de millones de leguas. Vacio inmenso! Distancia portentosa, que resiste admitir la imaginacion, aunque el discurso no halla argumento alguno con que convencerla de falsa.

9 Este es el unico argumento à ratione contra Copernico, que hace alguna fuerza. Y qué hay á favor de Copernico? O qué lexos estará V. md. que tiene su Systéma por sueño, delirio, y quimera, de imaginar, que hay á favor de él, no uno solo, sino algunos argumentos tan fuertes, que han arrastrado á la mayor parte de los primeros Mathematicos de Europa, si no á abrazarle como cierto, por lo menos á calificarle de mas probable, que los demás! Propondré los que juzgo mas plausibles.

ro El primero insiste en una especie de compensacion del pretendido absurdo de la inmensa distancia del Firmamento, que se deduce contra Copernico. Es verdad, dicen los Copernicanos, que la imaginacion mira como monstruosidad aquella enorme distancia. Pero otra monstruosidad igual, y aún mayor, están obligados á tragar los que se oponen al Systéma Copernicano, que es la increíble celeridad de movimiento de la Estrellas Fixas, y aun del Sol, y demás Pla-

netas; pues esta increíble celeridad se evita enteramente en el Systéma Copernicano; y en el Systéma vulgar es increíble, como voy á exponer.

11 Los Copernicanos, que ponen al Sol inmovil en el centro del Mundo, suplen con dos movimientos de la Tierra los dos movimientos; esto es, el anuo, y el diurno, que el Systéma vulgar atribuye al Sol. Con el movimiento anuo gyra la Tierra al rededor del Sol por la circunferencia de eiento y noventa y dos millones de leguas ( ó sean: no mas que ciento y ochenta, segun la rebaxa que arriba admiti) en trecientos y sesenta y cinco dias, y poco menos de seis horas; y con el diurno hace una rebolucion entera sobre su exe en el espacio de veinte y quatro horas. Dexemos ahora el movimiento anuo, que no nos hace al caso, y vamos al diurno. Si la Tierra no hace este movimiento de revolucion sobre su exe en veinte y quatro horas, es preciso que el Sol, los demás Planetas, y las Estrellas Fixas, gyren al rededor de la Tierra en ese espacio de tiempo; como en esecto se nos representa asi, y el Systéma vulgar toma por realidad esa representacion.

12 Digo, pues, que sentado esto, es preciso admitir una celeridad increible en el movimiento del Sol; mucho mas; sin comparación, en los Planetas superiores, v. g. Saturno; y muchisimo mas en las Fixas. Distando el Sol treinta millones de leguas de la Tierra, (voy consiguiente en la rebaxa de los tres millones de leguas) es forzoso, que gyrando al rededor de la Tierra, corra en el espacio de veinte y quatro horas ciento y ochenta millones de leguas, pues esa circunferencia corresponde al semidiametro del Orbe anuo, que es de treinta millones, distancia de la Tierra al Sol, 6 al diametro, que es de sesenta millones. Para esta cuenta rebaxo en la circunferencia diez y ocho millones de leguas; pues siendo en el comun computo de los Astronomos el diametro del Orbe anuo sesenta y seis millones de leguas, corresponden á la circunferencia ciento y noventa y ocho millones. Corre, pues, el Sol en cada hora del dia siete millones y medio de leguas, y en cada minuto ciento veinte y cinco mil leguas. Yá la imaginacion, que no está hecha á concebir mayor rapidéz, que la de una bala, no puede menos de estrañar muchisimo esta rapidéz del sol, que es mas de mil veces mayor que aquella. Pero aun esto es poquisima cosa, respecto de lo que resta.

- distante de la Tierra que el Sol; esto es, trecientos y treinta millones de leguas. Dexemoslos en trecientos, rebaxando los treinta. Y en efecto algunos Astronomos no le dán mas distancia, que la de trecientos millones. Gyra, segun esta cuenta, Saturno al rededor de la Tierra, en el espacio de veinte y quatro horas, por un circulo de mil y ochocientos millones de leguas. Correspondele andar en cada hora setenta y cinco millones de leguas: en cada minuto primero un millon, y docientas mil leguas; y en cada minuto segundo veinte mil leguas. La duracion del minuto segundo es poco mayor, que el de una pulsacion arterial.
- 14 Digame V. md. ahora con sinceridad, si no se le representa mas arduo, que un cuerpo, en el brevisimo tiempo de la pulsacion de una arteria, corra catorce, ó quince mil leguas; que el que las Estrellas Fixas estén á aquella gran distancia de nosotros, que hace precisa el Systéma Copernicano. Yo creo que si; porque al fin, para qualquiera distancia de un cuerpo á otro sabemos que hay un espacio infinito, en que Dios puede poner los cuerpos á la larga quanto quiera; pero un movimiento de tan portentosa rapidéz, no solo la imaginacion ... mas aun el entendimiento halla una grandisima dificultad en concebir cómo pueda hacerse, sin que el movil en cada punto indivisible de tiempo corra mas, que un punto indivisible de espacio; lo qual por otra parte es imposible, porque se seguiria estar a un mismo tiempo en dos lugares distintos. Jug. Buch Burg
  - raordinariamente la dificultad. Estas, de la misma calidad que el Sol, Satueno, y los demás Planens, si la Tierra no se requelven al rededor de la Tierra en el espacio de veinte y quatro horas, pero por una orbita, sin comparacion mayor que la de Saturno; porque aunque en el Systéma vulgar se les acorta mucho de aquella enorme distancia, que les dán los Copernicanos, todos convienen en que están mucho mas distantes de nosotros que Saturno. El que están elevadas sobre este Planeta, se demuestra

··::

con evidencia, de que Saturno varias veces eclyosa, yá esta, yá aquella de las Fixas; lo que no pudiera ser, á no estar colocado entre ellas, y la Tierra; y que esta elevacion de las
Fixas sobre Saturno es grandisima, se persuade con razones
conjeturales de mucho peso, que es escusado poner aqui. Por
consiguiente el movimiento de las Estrellas Fixas es mucho mas rapido que el de Saturno. Vea yá V.md. si la dificultad, que encuentra la imaginacion en concebir tan portentosa rapidéz, inevitable en el Systéma comun, equivale
bien á la que halla en concebir la portentosa distancia de las
Fixas á la Tierra, inevitable en el Systéma Copernicano; y
por consiguiente, si está bien compensado el argumento, que
contra Copernico se hace sobre esta distancia, con el que,
contra el Systéma comun, se forma sobre aquella rapidéz.

16 Quedando las dos opiniones, en quanto á esta parte, en equilibrio, es preciso en el todo de la disputa, en quanto esta rueda precisamente sobre argumentos à ratione, conceder considerables ventajas á la de Copernico; porque contra Copernico no hay argumento que tenga la mas leve dificultad, sino el propuesto de la inmensa distancia del Firmamento; pero á favor de Copernico, y contra el Systéma comun hay, fuera del que acabo de exponer, otros de mucha fuerza.

17 El segundo argumento, pues, que se hace à favor del Systéma Copernicano, se toma de su simplicidad. Hay tres Axiomas admitidos de todos los Fisicos, que protegen soberanamente por esta parte dicho Systéma, aunque todos tres coinciden en uno. El primero, Non sunt multiplicande entitates sine necessitate. Segundo, Natura studet compendio, Tercero, Frustrà fit per plura, quod potest fieri per pauciora. Ahora bien. El Sysréma vulgar no puede subsistir, ni salvar los Fenomenos, sin poner en movimiento, y movimiento rapidisimo todos los Cuerpos Celestes por espacio de veinte y quarro horas; 6 por mejor decir, ese movimiento diurno de todos los Cuerpos Celestes entra en la esencia del Systéma vulgar. Hay diez y seis Cuerpos Planetarios, à quienes dá el Systéma vulgar este cotidiano movimiento; conviene à saber, los siete Planetas principales, y nueve secundarios, de los quales quatro se llaman Satelites de Jupiter, y cinco de Saturno. Todos estos están condenados en el Sys-

téma vulgar à voltear al rededor de la Tierra diariamente. Lo mismo todo el numerosisimo exercito de las Estrellas Fiwas. Quanto mas se han perficionado los Telescopios, tanto mayor multitud de Estrellas se ha ido descubriendo. Segun el P. Ricciolo no es inverisimil, que haya dos millones de Estrellas. Añadase, que casi unanimes los Astronomos modernos convienen en que todas son como otros tantos Soles, pues tienen luz propria como nuestro Sol; lo que se evidencia de su centelléo, y radiacion; y el parecer tan pequeñas pende de estár por tan dilatados espacios alexadas de nosotros. Todos estos cuerpos, tantos, y de tan enorme grandeza, se vé precisado el Systéma vulgar á poner en movimiento, y movimiento, cuya monstruosa rapidéz se hace inconceptible; y todo esto lo escusa el Systéma Copernicano con solo el movimiento diurno de la Tierra sobre su exe. Quién no dirá, que esto segundo es mas conforme al genio de la Naturaleza? A aquel genio economico, digo, que expresan los tres Axiomas citados arriba?

de la Tierra, la qual tienen yá por indubitable los Filosofos, como firmemente deducida de la inelinacion, y declinacion de los magneticos. Se funda, digo, el argumento en esta virtud magnetica de la Tierra, la qual seria enteramente inutil, y sin uso alguno en la Naturaleza, si la Tierra no gyarase en el Orbe anuo al rededor del Sol; mas puesto este movimiento, tiene el grande uso de conservar el paralelismo del exe de la Tierra, dirigiendole al mismo punto del Firmamento.

dá á él otra respuesta, que la comun de que el magnetismo de la Tierra sirve para que esta se conserve inmobil en su sitio, y dos puntos suyos miren siempre los dos Polos. Pero dada esta solucion, muestra luego bastante desconsianza de ella, oponiendole, que para la inmobilidad de la Tierra basta su gravedad; esto es, la conspiracion, ó tendencia de todas sus partes á un centro comun. Restat tamen, son sus palabras, aliquis scrupulus, quod licèt virtute magnetica careret; sufficienter vi gravitatis eundem situm observaret. Y qué responde á esta objection? Nada en substancia; contentandose

con decir, que los que llevan el Systéma opuesto al de Copernico, havrán de negar el que la gravedad de la Tierra
baste para salvar su inmobilidad: Hoc tamen negandum est in
opinione communi. Mas yo no sé que esto se pueda negar; y
el P. Dechales había en un tono, que dá sobradamente á
entender, que esta solucion no le quadra. Sin embargo, no
dá otra:

20 El quarto argumento se toma, de que en el Systéma Copernicano se salvan los movimientos de los Astros sin reposo, ni retrogradacion. Quando hablan los Astronomos en general del movimiento de los Astros, los dividen en Directos, Estacionarios, y Retrógrados. Estas denominaciones son respectivas al movimiento, 6 quietud, que en diferentes tiempos, ó situaciones tiene un mismo Astro. Llamase Directo, quando vá continuando el movimiento ácia delante por su orbita: Estacionario, quando se representa parado: y Retrógrado, quando parece que retrocede. Todos convienen en que es un delirio asentir á que los Astros paren, ni retrozedan efectivamente, si no fuese por milagro: que por consiguiente, asi su reposo, como su retroceso, son meras apariencias. La dificultad está en señalar la causa de estas engahosas apariencias. Y aqui es donde el Systéma de Copernico logra unas grandes ventajas sobre el vulgar, en el qual, para componer aquellas apariencias, se recurre à un enredadisimo, y aun imposible armatoste de Excentricos, y Epicyclos; pero en el de Copernico clarisimamente se componen con la combinacion del movimiento de la Tierra en el Orbe anuo, con el del Planeta en su Orbita. Si V. md. quisiere vér este demonstrado con la mayor evidencia, recurra al Tomo quarto del Espectaculo de la Naturaleza, (Obra ya bastantemente vulgarizada en España ) y al fin de él hallará un Tratadillo con el titulo de Explicacion del movimiento de los Planetas en el Systèma de Copernico, donde hay tres figuras, y encla segunda se pone á los: ojos quando, y cómo el Planeta debe representarse à nuestra vista Estacionario, o Retrogado, no obstante que vá continuando uniformemente su curso.

nico, pienso que es de la invencion de Neuton. Por lo menos youno le viten atro Autor. Este arguntento entrá suponienniendo una cosa, que todos deben admitir como certisima; y es lo que dixe al principio, que aunque la Tierra se moviese, y el Sol estuviese quieto, nuestros ojos nos representarian la Tierra quieta, y el Sol en movimiento; y por mas que se mueva el Sol, á un hombre que estuviese en él, (lo mismo digo de otro qualquiera Planeta, ó Astro que se mueva) se representaría el Sol quieto, y la Tierra en movimiento. Puesto lo qual, solo por induccion podemos determinar, si la Tierra está quieta, ó se mueve; pero la induccion determina eficacisimamente á favor del movimiento; lo que voy á explicar.

espacio, comprehendido dentro del Firmamento, hay diez y siete Cuerpos, ó Globos totales, que son los siete Planetas primarios, Sol, Venus, Mercurio, la Luna, Saturno, Jupiter, y Marte: los quatro Planetas secundarios, que llaman Satelites de Jupiter: los cinco tambien secundarios Satelites de Saturno, y la Tierra, á quien asimismo dán el nombre de Planeta los Copernicanos; y de hecho lo pareceria á quien la mirase desde la Luna, del mismo modo que lo parece la Luna mirada desde la Tierra. Entre estos diez y siete Cuerpos distinguimos claramente el movimiento de quince; esto es, de todos, exceptuando el Sol, y la Tierra, de quienes por observacion inmediata no podemos discernir, si aquel gyra al rededor de ésta, ó ésta al rededor de aquel.

23 En estos quince Cuerpos, de cuyo movimiento no podemos dudar, observamos constante una regla, 6 ley general, la qual es, que nunca gyra el mayor al rededor del menor; antes siempre el menor al rededor del mayor.

24 Observase constante esta regla, porque Saturno, Jupiter, Marte, Venus, y Mercurio, que son menores que el Sol, gyran al rededor del Sol: los cinco Satelites de Saturno, que son menores que Saturno, gyran al rededor de éste: los quatro de Jupiter, menores que Jupiter, hacen lo mismo respecto de él; y en fin, la Luna, menor que la Tierra, gyra al rededor de la Tierra. Puesto esto, el argumento de induccion persuade, que entre el Sol, y la Tierra sucede lo mismo; esto es, que la Tierra, menor que el Sol, gyra al rededor del Sol, que es mucho mayor; no que el Sol, Tom.III. de Cartas.

mucho mayor que la Tierra, gyra al rededor de ella.

25 Sería una respuesta irrisible decir, que puede, respecto de la Tierra, y el Sol, darse una excepcion de aquella regla. Las excepciones de las reglas comunes nunca se admiten sin prueba positiva, y prueba muy eficáz. Un mero puede ser, nunca es motivo racional para admitir la excepcion de regla. La posesion del juicio, ó el juicio de posesion siempre está por lo regular, y comun: A frequenter continuation.

tingentibus fit judicium.

· 26 Qué le parece vá à V. md.? Está aún en que es quimerico el Systéma Copernicano? No lo pienso, porque sería menester una extrema rudeza para perseverar en ese dictamen, despues de vistos los argumentos que he expuesto á su favor. Y aún restan otros algunos, nada despreciables, que he omitido por no ser prolixo. Yo por mí protesto, que si en esta question no jugasen, sino razones Filosoficas, y Mathematicas, sería el mas fino Copernicano del Mundo. Pero el mal es, que despues de apurado todo lo que hay de Filosofia, y Mathematica en la materia, resta contra Copernico un argumento de muy superior clase á todos los que se han alegado, ó alegan á su favor. Quál es éste? El que se toma de la Autoridad de la Escritura: en varias partes de la qual está tan expreso, que la Tierra está inmobil, y el Sol gyra al rededor de ella, que solo recurriendo á interpretaciones violentas, se puede mantener contra tan poderosa fuerza el Systéma Copernicano. Considere V. md. los textos siguientes: Genes. 15. Sol egressus est super Terram: Judith 24. Et erit cum exierit Sol: Josue 10. Sol contra Gabaon ne movearis:: 1 steteruntque Sol, & Luna::: stetit itaque Sol in medio Cæli, & non festinavit occumbere spatio unius diei: 4. Reg. 20. Reversus est Sol decem lineis per gradus, quos descenderat: Psalm. 18, hablando del Sol: Exultavit ut Gigas ad currendam viam: Ecclesiast.1. Oritur Sol, & occidit, & ad locum suum revertitur, ibique renascens, gyrat per Meridiem, & flectitur ad Aquilonem, &c. Omito algunos otros.

27 No ignoro, que los Copernicanos responden á esto, que la Escritura, en las cosas puramente naturales, y perfectamente inconexas con todo lo que es Theologico, y Moral, usa de expresiones acomodadas á las opiniones vulga-

res, aunque estas en la realidad sean falsas; de lo qual producen algunos exemplos. Pero esta solucion solo se podria admitir en caso que enteramente careciesen de ella los argumentos, que favorecen la opinion de Copernico; lo que no es asi. Debe confesarse, que el Systéma vulgar, ó Ptolemaico es absolutamente indefensable, y solo domina en España por la grande ignorancia de nuestras Escuelas en las cosas Astronomicas; pero puede abandonarse este juntamente con el Copernicano, abrazando el de Tyco Brahe, en el qual se explican bastantemente los Fenomenos Celestes.

Tampoco ignoro, que se explican mejor, y con mas simplicidad en el Copernicano, por cuya razon tiene en las Naciones incomparablemente mayor séquito, que el Tyconiano: y el sapientisimo P. Dechales, aunque no le sigue, en atencion á esta mas facil, y natural explicacion de los Fenomenos le llama Inventum Divinum. Pero yo no veo por qué razon pudo Dios estár obligado á fabricar el Mundo segun el Systéma que á nosotros nos parece mas comodo. Acaso para varios designios de la Providencia, que ignoramos enteramente, el Systéma que nos parece mas comodo. será el mas incomodo de todos. Y para mí lo es ahora esectivamente, porque haviendome saltado en este momento la imaginacion de que si el Systéma de Copernico es verdadero, actualmente estoy gyrando con la mesa en que escribo. y con toda la Celda, con una velocidad grandisima, al rededor del Sol; esta aprehension me causó una especie de vertigo, que me obliga á soltar la pluma. Nuestro Señor guarde á V. md. &c.

#### ADDICION

29 Algunos dias despues de concluida esta Carta me ocurrió una particular impugnacion del Systéma Copernicano, que me parece de mucho mayor fuerza, que quantas hasta ahora se discurrieron contra él; porque es tomada de la suposicion muy comun entre los mismos Copernicanos de que las Fixas son Soles tan lucientes, y tan grandes como el nuestro; combinada con una ingeniosa observacion del célebre Holandés Christiano Huyghens, insigne Filosofo, y Ma-

() 2

thematico; por lo qual viene á ser argumento ad bominem

contra los que siguen el Systéma de Copernico.

30 El grande Filosofo, y Mathematico que he dicho, suponiendo á la Estrella Sirius, que es la mayor, y mas brillante del Hemisferio Septentrional, igual al Sol, quiso averiguar quánta es su distancia respecto de nosotros. Para esto dispuso un Telescopio, (usando de él inversamente) de modo, que disminuyese el tamaño del Sol hasta hacerle parecer en tamaño, y resplandor igual á Sirius; despues de lo qual, haviendo calculado por las reglas de la Dioptrica, que havia reducido el diametro del Sol á no ser mas que la 27664 parte de lo que nos parece ordinariamente, concluyó, que si el Sol estuviese 27664 veces mas distante de la Tierra de lo que está ahora, se nos representaria segun aquella diminucion de tamaño, y claridad: de lo que se sigue evidentemente, que si Sirius es igual en resplandor, y grandeza al Sol, dista de nosotros 27664 veces mas que el Sol.

31 Sobre la resulta de este calculo formo mi argumento. Si Sirius no dista de la Tierra mas que lo dicho, y el Systéma Copernicano fuese verdadero, se observaria sin duda en ella alguna paralaxe, examinada de dos puntos diametralmente opuestos del circulo por donde los Copernicanos hacen gyrar la Tierra al rededor del Sol; pero tal paralaxe hasta ahora no se ha observado, pues Jacobo Casini, que se dió á este examen con prolixa, y grande aplicacion, como se refiere en la Historia de la Academia Real de las Ciencias, no halló tal paralaxe: luego es falso el Systéma

Copernicano.

32 La mayor se prueba; porque, segun el mismo Casini, para salvar el Systéma Copernicano sin paralaxe sensible de la Estrella Sirius, es menester que ésta diste de la Tierra por lo menos 43700 veces mas que el Sol: de modo, que el Orbe anuo, que ciñe la Tierra con su movimiento, y cuyo diametro es de sesenta y seis millones de leguas, sea como un punto respecto del Firmamento; pues siendo menor la distancia, yá se podria observar alguna paralaxe: pero la distancia de la Sirius á la Tierra, que resulta de la observacion de Mr. Huyghens, es mucho menor lo que vá del numero 27664 al de 43700. Luego, &c.

#### **•**\*•\*•\*•\*•\*•\*•

### CARTA XXI.

#### DEL SYSTEMA MAGNO.

UY Señor mio: Escribeme V. md. que, haviendo leído mi Carta antecedente en un congreso, donde havia dos, ó tres sugetos algo noticiosos de los nuevos Inventos Fisicos, y Mathematicos, uno de ellos dixo á V. md. de seaba mucho saber mi dictamen en orden al que llaman Systéma Magno; pero preguntandole V. md. qué es lo que llaman Systema Magno, no quiso dár otra respuesta, sino que á mí me podria pedir la explicacion. Acaso no será temeridad conjeturar, que él no podria darla, pudiendo ser uno de aquellos, que haviendo cogido al vuelo tal qual voz facultativa, la vierten en la conversacion, como con mysteriosa reserva de todo lo que está comprehendido debaxo de su significado, siendo asi, que apenas saben el significado de 1a voz. Como quiera diré à V. md. qué es lo que llaman algunos Modernos Systéma Magno, y qué fundamento tiené este magnifico ideal edificio.

La idéa del Systéma Magno es hija legitima de la del Systéma Copernicano; pero idéa de incomparablemente mayor grandeza, y magestad, que la que le dió el sér. Despues que los Copernicanos se familiarizaron bien el conceptó de que el Sol inmobil es centro comun de las revoluciones de todos los Planetas, en cuyo numero incluyen el Globo; que habitamos, sin hallar inconveniente en la forzosa resulta de la inmensa distancia de las Estrellas Fixas á nosotros, que dixe en la pasada, fue facil, y natural dár en el pensamiento de que cada una de las Estrellas Fixas es un Sol, como el que luce sobre nosotros, de igual resplandor que el que nos alumbra. El que son en alguna manera Soles; esto es, Astros que resplandecen con luz propria, como el Sol, y no mendigada de éste, como los demás Planetas, es innegable. Y su aparente pequeñéz en ningun modo prueba, que qualquiera de ellas no sea tan grande como nuestro gran Luminar; pues - Tom. III. de Cartus.

este mismo gran Luminar colocado en aquella inmensa distancia de nosotros, en que los Copernicanos ponen las Fixas,

parecería pequeñisimo.

2 Establecida vá en las Estrellas Fixas el resplandor, y grandeza de Soles, les ha parecido á los Modernos Copernicanos, por lo menos á muchos, supremamente verisimil, que cada una sea centro de la revolucion de varios Planetas, como nuestro Sol; y este complexo de cada uno de aquellos Soles con sus Planetas venga á ser un Mundo, ú Orbe tan grande como el nuestro. Llamo nuestro en esta hypotesi el que se termina en aquel grande circulo, dentro del qual está nuestro Sol con todos sus Planetas, y el inmenso Ether, que ilena tan vasto espacio. Este nuestro Mundo, á beneficio de los Astronomos Modernos, recibió de un siglo á esta parte un aumento de tal magnitud, que le hizo mas de doscientas veces mayor, que nos le representaban los Astronomos Antiguos; y de hecho á los que no son Astronomos los asombra, como monstruosa, la prodigiosa extension que les dán los que lo son. Pienso, que entre los ignorantes de las observaciones Astronomicas modernas los mas oyen con irrision, que el Sol dista de nosotros treinta y tres millones de leguas, y Saturno trescientos. Mas racionalmente proceden los que dudan, pretendiendo que esto no puede saberse; y si quando dicen esto, solo quieren excluir verdadera Ciencia, o Demonstracion Mathematica, dicen bien, porque en efecto no hay prueba de ello, que se pueda llamar demonstrativa; pero hay tales pruebas, que han perzuadido á todos los grandes Astronomos, que hay las distancias dichas; lo que no harian, si ellas no fuesen muy fuertes. Y en fin, invenciblemente persuade la recta razon, que nunca (ó por lo menos rarisima vez ) convienen todos los grandes hombres de qualquiera facultad en alguna maxima, que no sea verdadera.

4 Pero vé aqui, que quando se oía, 6 con desprecio, 6 por lo menos con una especie de asombro, esta grande extension del Orbe Plenetario, nos trahen la novedad de que todo este grande Orbe viene á ser una parte minima, y como insensible del Universo. En la antecedente dixe, que al Padre Ricciolo, famoso Astronomo, no pareció inveri-

simil, que haya dos millones de Estrellas. Qué viene á ser por este computo nuestro Orbe respecto del Universo? No mas, que una millonesima parte suya; esto es, como un nada.

Y con todo, aun no hemos llegado á un termino donde se pueda fixar el discurso; porque cómo se puede saber. que el numero de las Estrellas no sea mucho mayor, que el que conjetura el Padre Ricciolo ? Lo que se sabe es, que luego que se inventó el Telescopio, y se empezó á usar de él en orden á los Astros, se descubrieron muchisimas Estrellas, que antes no se veian; y al paso que se fueron perficionando mas los Telescopios, y se hicieron mayores, succesivamente se fueron descubriendo mas, y mas. Como este instrumento puede ir recibiendo mas aumentos de perfeccion, sin que llegue al mayor grado posible de ella, pueden irse descubriendo á proporcion mas, y mas Estrellas, sin que jamás quedemos asegurados de que no haya otras, que aún no se vén. Y aun quando el Telescopio arribase a la ultima perfeccion posible, en ninguna manera se puede inferir de ai, que con él se vean todas las Estrellas existentes; asi como no podemos asegurar, que en ese caso se vea con él una pulga á distancia de dos leguas.

6 Diráme V. md. que esas Estrellas, que solo se ven con los mayores, y mejores Telescopios, y con mas razon las que solo se verán con otros Telescopios mucho mas aventajados que todos los que hay ahora, precisamente son muy pequeñas; por consiguiente no se les puede atribuir. como á Soles, la gran prerrogativa de verse circundados de Planetas, y ser centro de otros tantos Orbes como el nuestro. Respondo, que de la menor visibilidad de esas Estrellas no se infiere la pretendida pequeñéz; sí solo su mayor distancia de nosotros. Es poco conforme á la razon pensar, que todas las Estrellas están en igual altura. Pues todos los demás Astros distan con suma desigualdad de nosotros; lo mismo es justo pensar de las Estrellas: y éste es el dictamen de Casini, y otros célebres Astronomos; los quales por su menor magnitud aparente regulan su distancia: y por consiguiente á las Estrellas de la sexta magnitud juzgan seis veces mas distantes de la Tierra, que las de primera magnitud.

7 Antes de pasar adelante, entre V. md. conmigo en un computo. El Sol, segun los Astronomos Modernos, dista de la Tierra treinta y tres millones de leguas. Segun Casini, la Estrella Sirius, de primera magnitud, y verisimilmente la mayor de nuestro Hemisferio, dista de la tierra quarenta y tres mil veces mas que el Sol, que viene á ser mas de quatro millones de millones de leguas. Las de sexta magnitud distan seis veces mas; con que su distancia es mas de veinte y quatro millones de millones. Y hemos cerrado la cuenta con esto? De ningun modo: porque las Estrellas de sexta magnitud se vén á ojo desnudo; esto es, sin intervencion del Telescopio. Quanto mas distarán las que no se vén sin este instrumento? Entre éstas, quanto mas, y mas las que necesitan para hacerse visibles de mas perfectos Telescopios? Oceano inmenso, en que ni el discurso, ni la imaginacion divisan orilla alguna!

18. Pero hay inverisimilitud alguna en esta portentosa magnitud del Universo? Ninguna encuentro, exceptuando la parte que tiene en ella el Systéma Copernicano; quiero decir, en la enorme distancia, que dá à las Estrellas de parte de la tierra. Pero quitese de esta quanto se quieras como quanto se cercenáre de la parte de acá se puede compensar de la parte de allá, pues no se nos pone delante termino alguno, siempre queda la magnitud del Universo muchos millares de veces mayor, que la que los que siguen el Systéma vulgar han concebido, y en ella un objeto digno de nuestro asombro.

oncepto que debemos hacer: de la grandeza, y poder del Artifice Soberano. Es cierto, que Dios pudo estrechar, ó alargar el Mundo, hacerle mayor, ó menor, como quisiese. Pero juntamente dicta la razon, que sin motivo bastante no le designemos termino alguno; antes bien le concedamos toda aquella extension, por grande que sea, que nos insimúan algunas apariencias. Estas están de parte que las Estrellas Fixas son otros tantos Soles, y que su mayor, ó menor aparente magnitud proviene de su mayor, ó menor distancia de nosotros; y de aqui resulta, por la reflexion hecha arriba, aquella prodigiosa extension del Universo, que dixe entonces.

1 rom Y para que V. md. no dificulte entrar len tan noble idéa le advierto, que ésta so puede mantener, sin dependeneia del Systéma Copernicano, solo con admitir la verisimil suposicion de que las Fixas son otros tantos Soles; lo que puede ser muy bien , aunque la Tierra esté quieta, como nosotros la ponemos. Solo se ofrece con ello la enorme distancia respecto de nosotros y y respecto de todo el Cielo Planetario, en que es preciso colocarlas, en la qual ocurren dos inconvenientes: El primero, que es forzoso concebir en ellas un movimiento, sin comparacion, mas rápido, que el que tendrian mucho menos elevadas: El segundo, que parece absurdo admitir entre el Cielo Planetario, y las Fixas un espacio inmenso vacio de todo cuerpo. Mas á lo primero se puede responder, que al movimiento en general no le repugna ningun grado de velocidad, y asi se les puede conceder a las Fixas quanta se quiera. A lo segundo respondió Mr. de Fontenelle en su Tratado de la Pluralidad de Mundos. que aquel espacio le ocupan los Cometas. Y á la verdad. admitida la opinion dominante entre los Modernos de que los Cometas son Astros criados en el principio del Mundo, los quales gyran por circulos Excentricos á la Tierra extremamente grandes, y solo en una muy pequeña parte de ellos se nos acescan lo bastante para hacerse visibles, porque solo con una muy pequeña parte cortan alguna porcion del Cielo Planetario; se sigue necesariamente, que aquel grande espacio, interpuesto entre el Cielo Planetatio, y las Fixas, sea la habitacion de los Cometas. Pero quien quita que haya en aquel espacio otros muchos cuerpos de diferentes especies. y bastantemente grandes, aunque no los veamos? No los vemos por lo mucho que distan de nosotros; asi como por esta razon no vemos los Cometas, sino mientras gyran por aquella pequeña parte del circulo, que cortando el Cielo Planetario, se nos acerca algo. •., 1 . . 

menos muchos de ellos, despues: de establecida en las Fixas la grandeza, y resplandor de Soles, dán, yá que no por cierto, por sumamente verisimil, que cada una sea centro de la revolucion de varios Planetas, como nuestro Sol; y este complexo de cada uno de aquellos Soles con sus Pla-

**:**..

netas venga á ser un Mundo, ú Orbe tan grande como el nuestro. Considerando despues, que un Mundo, enteramente desierto, y vacío de habitadores, se puede tener por un absurdo tan grande como el mismo Mundo, asintieron á la coblacion de todos estos Mundos. Digo asintieron, porque los demás no hicieron mas que seguir la voz de uno, que dió en el pensamiento de poblar todo el Universo. Pero cómo pobló los otros Mundos? Colocando en cada uno de ellos un Globo Terraqueo como el nuestro, el qual esté habitado de varios vivientes, con exclusion de ellos en todo el resto de aquel grande espacio. No se contentó con tan poco. Pero es de advertir, que ni se contentó con tan poco respecto de nuestro Orbe; antes en la contemplacion de éste le nacció la grande idéa de llenar de vivientes todos los demás Mundos.

12 En el Tomo 8 del Theatro, Discurso 7, 5.9, escribí. que algunos Filosofos Antiguos fueron de opinion, que todos los Planetas, sin excluír al Sol, están habitados de hombres, y brutos, como nuestro Globo; y que á esta opinion, yá sepultada en el olvido, ó despreciada por muchos siglos, la hizo revivir en el siglo decimoquinto el piisimo, y doctisimo Cardenal de Cusa, aunque solo por modo de sospecha, ó conjetura. Pero ni la autoridad de este grande hombre, que en efecto la tenia muy grande en toda la Iglesia, fue capáz de darle curso alguno; y asi se sepultó segunda vez, mirandola todos los Filosofos, que se siguieron. solo como un especioso sueño, hasta que salió á luz (no sé si à fines del siglo pasado, 6 principios del presente) El coloquio sobre la pluralidad de Mundos del célebre Bernardo Fontenelle. Este raro genio, que aun á las materias mas espinosas, y secas sabía dár una gracia, y amenidad incomparable, en dicho Escrito esforzó, quanto cupo en su grande ingenio, la opinion de que los Planetas son habitados: mas con la precaucion de mezclar de tal calidad la jocosidad urbana con la agudeza Filosofica, que quedó el semblante del Escrito entre risueño, y serio; de modo, que se puede dudar si escribió con animo de persuadir, ó solo de divertir. El efecto fue, que logró con algunos lo primero, y con todos lo segundo. Los que se persuadieron, juzgaron

al mismo Fontenelle persuadido, y no sin fundamento. Era una novedad peligrosa para su Autor, y asì pedia prudencia publicarla, de modo, que le quedase el recurso de decir, que habia hablado de chanza. Pero es de advertir, que ni el Autor, ni los que le siguen tienen, ó pretenden en esta materia mas asenso, que el que exige una racional conjetura; no ignorando, que en ella es totalmente imposible la certeza.

- Dexó Fontenelle sin habitadores al Sol, pareciendole absolutamente inhabitable; y no sé por qué: pues no repugna, que entre las criaturas posibles haya vivientes, que tan naturalmente se conserven en el Fuego, como los peces en el Agua. Si Dios no huviera criado aves, ni peces, tendria el comun de los hombres por tan inhabitables estos dos Elementos, como el del Fuego; y tan imposible se representaria, que el Agua no ahogase á sus habitadores, como que el Fuego no abrasase á los suyos. A los demás Planetas dá habitadores de temperamento correspondiente al clima, digamoslo asi, de cada Planeta, Pongo por exemplo. Los habitadores del Planeta Venus, que están mas proximos al Sol, que nosotros, por consiguiente reciben de él mucha mas luz, y calor; son mas vivos, ardientes, apasionados, y venereos, que los habitadores de la Tierra. Los de Mercurio, que es mas vecino al Sol que Venus, de tanta vivacidad, que viene á ser locura: gente incapáz de reflexion, que obra en todo por movimientos súbitos, é indeliberados. Muy al contrario los de Saturno, que dista del Sol diez veces mas que la Tierra, extremamente melancolicos, perezosos, y tardos, que no se rien jamás, y tienen que pensar un dia entero para responder á la pregunta mas facil, v.g. si se han desmayunado. A este modo vá discurriendo en todas las demás cosas, proporcionando todo á las circunstancias de cada Planeta.
- 14 Viendo el Autor poblado de esta suerte nuestro Mundo, desde Saturno levantó la consideracion á las Estrellas; y contemplando en ellas otros tantos Soles, le pareció un desperdicio indigno de la Sabiduría del Criador, que produxese tantos, tan grandes, y tan bellos cuerpos solo para que nos diesen una tenuisima luz, quando con criar una segunda Luna, ó hacer la que tenemos doblado mayor, nos

daria mas luz que la que recibimos de las Estrellas. En quanto al beneficio de los influxos no tuvo por qué detenerse, porque estos vá los halló enteramente desacreditados por muchos de los Filosofos, que le precedieron. Esta reflexion, junta con la fuerza de la analogía de aquellos Soles con el nuestro, le induxo al pensamiento de que cada uno de ellos podria ser muy bien, como estotro, centro de la revolucion de otros Planetas, y Planetas tambien habitados: porque para qué un Sol todo entero, y tantos Soles, si no iluminan, ni fomentan cada uno dentro de su Orbe un buen numero de vivientes? Añadase, que parece mucho mas razonable gensar, que Dios esparciese por todos esos Orbes un numero prodigioso de criaturas, que le alaben, y sirvan, que el que coartase este beneficio al Globo que habitamos, que viene á ser como un nada, respecto de la inmensidad del Universo siendo cierto, que es mucho menor el Globo Terraqueo comparado con el todo del Universo, que el mas menudo grandde arena comparado con todo el Globo Terraqueo.

15 A esto se reduxo lo que Mr. de Fontenelle, mas circunstanciado, y difuso, dice en su Tratado de la pluralidad de Mundos; y esto es á lo que hoy se dá el nombre de Systéma Magno, que tiene yá bastantes Sectarios en las Naciones.

ró La gran dificultad, ó la unica que hay contra él, viene de parte de la Religion; porque en lo Fisico, y Methafico ninguna hallo. En el lugar citado arriba del Theatro dixe, que la habitación de los Planetas es posible; y cabiendo en la posibilidad, como la materia no es capáz de observación, ó examen, no cabe argumento alguno contra la existencia. Pero ácia la Religión tiene el Systéma unas esquinas, que parece que la rozan.

17 Preguntase lo primero, de qué especie, 6 especies son esos habitadores de los Astros? El Cardenal de Cusa decia que hombres, sin otra diferencia de nosotros, que la mayor estatura. Pero esto tiene contra si lo que dice San-Pablo, Actor. cap. 12, que todos los hombres descienden de Adán: Fecitque ex uno omne genus hominum. Mr. de Fontonelle, mas cauto, despues de confesar la imposibilidad de que, los habitadores de los Astros! tengan el, misuto Padge

comun que nosotros, añade, que sería embarazoso en la Theología admitir hombres, que no desciendan de Adán: Il seroit embarrassant dans la Theologie, qu'il y eut des bommes, qui ne descendissent de lui (Adam.). Acaso tuvo presente el Texto, que acabo de alegar, ó otros equivalentes. Resuelve, pues, que no son de nuestra especie los habitadores de los Astros. Pues qué son? Responde, que absolutamente lo ignora, y asi se abstiene de caracterizarlos en alguna manera.

18 Mucha indeterminacion es esta para quien tenia tan fertil inventiva; y si yo me hallase en la plaza de Mr. de Fontenelle, algo responderia de positivo, echando mano de lo verisimil á falta de lo cierto. Diria lo primero, que los Astros están poblados de substancias racionales, y irracionales: lo primero, porque el fin, que se nos ofrece mas digno de Dios para probarlos, es multiplicar criaturas que le adoren, y alaben: lo segundo, por analogía á lo que pasa en nuestro Globo, siendo lo mas natural, que en los demás, como en éste, haya substancias irracionales, destinadas al uso, y servicio de las racionales.

: 19 Diria lo segundo, que esas substancias intelectuales no son puros Espiritus, sino mezclados, ó unidos con la misma materia. Luego hombres me dirán. Resueltamente niego la consequencia. Es de entendimientos extremamente limitados pensar, que no pueda haver substancias compuestas de materia, y espiritu, que no sean de nuestra especie. Yo al contrario juzgo, que entre las posibles hay inumerables, que convienen en el genero con nosocros, mas no en la especie. De los puros Espiritus hay inumerables especies en la sentencia de Santo Thomas, que en cada individuo constituye especie aparte. Son inumerables tambien las que hay de subs-' tancias puramente materiales. Qué dificultad hay en que suceda lo mismo en las mixtas? Mas: Son asimismo inumerables los vivientes, que conviniendo en la razon comun de irracionales, constituyen diferentes especies. Por qué no havrá tambien diferentes especies, que convengan en la razon comun de racionales? Mas: dentro de la linea de Espiritus, totalmente independientes de la materia, hay distintas especies. Por donde se puede, ni aun levisimamente conjeturarrepugnancia alguna en que las haya dentro de la linea de Espiritus dependientes de la materia?

- 20 Pero si son posibles, se me dirá, distintas especies de substancias mixtas de Espiritu, y Materia, como de substancias totalmente materiales; por qué no produxo en nuestro Globo algunas de aquellas, como produxo muchas de éstas? Este reparo es enteramente futil, porque igualmente se puede formar sobre quanto Dios dexó de hacer, pudiendolo hacer. Es por ventura de nuestra facultad reglar la conducta de Dios, ó apurar los designios, que pudo tener en hacer esto, y no aquello?
- Mas: Si en materia tan superior á la humana inteligencia es licito franquear la puerta á la conjetura, yo me imagino en la produccion de una unica especie de criaturas intelectuales, en medio de tantas materiales, un designio de buen orden, y harmonía. Esto, digo, fue constituir una especie de Monarquía en la República Natural de nuestro Globo Terraqueo. Las Repúblicas Politicas se componen de muchos individuos de la misma especie: la natural, de que hablamos, de muchas especies distintas; y como en las Repúblicas Politicas, que se componen solo de muchos individuos, si son Monarquicas, son muchos los individuos que obedecen. Vi solo uno el que revna: asi, haviendo de constituirse el Gobierno Monarquico en la República Natural, que consta de muchas especies, lo que corresponde es, que solo haya una: especie que domine, y todas las demás sirvan, y obedezcan. Aquella es la racional, éstas las irracionales.
- Lo mismo, debaxo de la hypotesi en que procedemos, se puede conjeturar en orden á la poblacion de los Astros; esto es, que en cada uno haya una especie do minante, y muchas sirvientes: aquella compuesta de espiritu, y cuerpo: éstas adecuadamente materiales; pero aquella distinta especificamente del hombre; éstas distintas asimismo especificamente de todas las que acá vemos.
- Ha visto V. md. lo que es el Systéma Magno. O mejor diré, que ha visto lo que no es; porque haciendo justicia, todo esto no es mas que un agradable sueño, un grande edificio en el ayre, un mundo ideal, una obra de pura imaginacion, una ostentosa pintura á que yo he anadido tal qual

pincelada; una insigne maquina, que solo tiene sér, como dicen los Logicos, objective in intellectu. Y en mi juicio no pueden evitar la nota de temerarios los que pretenden, aun por via de conjetura, darle alguna realidad. Es sin duda posible todo ello en la forma que se ha dicho; pero de la posibilidad á la existencia hay la infinita distancia, que media entre la nada, y el sér. En orden á la posibilidad podemos tomar por guia el discurso; en orden á la existencia solo el Sentido, 6 la Revelacion; y ni uno, ni otro nos dá la mas leve seña de esa multirud de Mundos. No el sentido; pues aunque vemos las Estrellas, no vemos que son Soles; ó si vemos que son Soles, no vemos que sean centro de la revolucion de otros Planetas; y mucho menos, que mi aquellos Planetas, caso que los haya, ni los nuestros sean habitados. Pensar que sea prueba legitima de la existencia de otros Mundos, y de otros vivientes en ellos, el que no haviendolos serian inutiles aquellas inumerables lumbreras, que los Modernos llaman Soles, es una insolencia del discurso; como si Dios no pudiese tener en su creacion otro motivo que el que á nosotros nos ocurre; ó como si el humano entendimiento pudiese apurar, que no hay en la latitud de la posibilidad otro motivo, que aquel que él imagina. Mas racional, y mas religiosamente discurrirla quien dixese, que Dios crió esa gran multitud de Soles; primariamente para exponer ese ostentoso espectaculo á la contemplacion de los Bienaventurados, como un aditamento insigne de su gloria accidental; y secundariamente para nuestra utilidad, yá por la luz que nos comunican, yá por servir con su discurso, como un relox inalterable, á distinguir las horas de la noche; vá en fin, por dirigir nuestros viages por Mar, y Tierra.

24 Por lo que mira á la revelacion, bien lexos de favorecer ésta el Systéma Magno, le contradice. Lo primero, porque no solo no hay en toda la Sagrada Escritura alguna seña, ó vestigio de él, mas en ella se habla siempre de Angeles, y Hombres, en unitono, que dá bastantemente á entender, que no hay otras criaturas intelectuales en el Universo. Lo segundo, y principal, porque los textos, que alegué en la Carta pasada contra el Systéma de Copernico, militan del mismo modo contra el Systéma Magno; el qual,

de tal modo tiene por basa, 6 cimiento el de Copernico, que

sin él es imposible subsistir.

Tiene V. md. con que satifacer al sugero, que le induxo á preguntarme por el Systéma Magno; y yo quedo con la complacencia de haver satisfecho á V. md. cuya vida guarde Dios, &c.



# CARTA XXII.

SOBRE LA GRAVE IMPORTANCIA de abreviar las Causas Judiciales.

#### EXC.MO SENOR.

Epasando pocos dias há, yá con la vista, yá con la memoria diversas especies de la Historia del Czar Pedro Primero, con ocasion de escribir una Carta, en quien era como principal asunto; hice especial reflexion sobre una que me dió motivo para escribir ésta á V. E.

2 Entre varios establecimientos, que este gran Rey, y excelente Legislador hizo para la recta administracion de Justicia, en uno miró á la pronta terminacion de los litigios; en que es muy notable la circunstancia del tiempo, 6 estado en que entonces se hallaba el Monarca Rusiano. Estaba gravemente enfermo, y en conocimiento de que se iba acercando su hora fatal, lo que en efecto sucedió dentro de pocos dias. Debaxo de esta consideracion convocó el Senado, y principales Señores de la Rusia para recomendar-les con la mayor eficacia la observancia de todas las Leyes, y disposiciones, que havia hecho para el mejor gobierno de aquel grande Imperio; y haviendo todos prometido executarlo puntualmente, llenos de ternura le dieron las gracias por las muchas, y grandes cosas que havia hecho para la felicidad de sus Vasallos. A lo que el Emperador (copiaré aqui

aqui las palabras del Autor Anonymo de la Historia de dicho Heroe, impresa en Amsterdán el año de 1742) respondió: Que entre las Artes, y cosas utiles que bavia derivado de los Christianos de otros Reynos al suyo, en que ellos excedian infipitamente á los Turcos, bavia notado, que estos reciprocamente exceden mucho á los Christianos en la administracion de Justiciae que los procesos duraban años, y siglos en la Christiandad, por la tramposa eloquencia de los Abogados, que embrollaban las leyes mas claras; quando entre los Turcos dos, ó tres dias bastaban para terminar el proceso mas importante, y casi sin gasto alguno. Que para remediar los abusos de la Justicia en la Christiandad era menester, como en Turquía, llevar lo primero las çausas á la Justicia Ordinaria, producir las pruebas por escrito. bacer oir los testigos, y examinar sobre todo el caracter, y costumbres de estos, y luego pronunciar la sentencia: que si la Parte condenada por este Tribunal cresa serlo injustamente, pur diese apelar al Senado, luego al Synodo, y ultimamente al Soberano. Haviendo todos los asistentes aplaudido la determinacion del Czar, Pedro el Grande, bizo formar el decreto, que signo en la cama, y fue enviado á todos los Tribunales de su Imperio. Este decreto limitaba la decision de todos los procesos à once dias; lo que luego se executó en los que estaban empezados, de modo, que antes de espirar, tuvo Pedro el consuelo de baver tambien reformado la Justicia.

3 He dicho, que es digna de muy particular reparo la circunstancia de tiempo en que Pedro el Grande hizo esta ley. Los demas Monarcas, quando se vén proximos á salir del Mundo, á nada de quanto conciene el Mundo aplican el cuidado, sino á la conservacion, y aumento de su familia, y casa; ó si establecen alguna disposicion testamentaria estraña á este respecto, lo hacen precisados de la conciencia, tal vez á sugestiones importunas de los interesados en ella. Pedro el Grande dió su ultimo, y especial cuidado al buen gobierno, y felicidad de su Reyno. Esto fue morir como Rey, que quiere decir, como Padre de sus Pueblos. Los demás Reyes solo piensan entonces en dexar bien puestos sus hijos, nietos, ó parientes. Pedro el Grande solo pensaba en dexar bien puestos á sus Vasallos, porque miraba á sus Vasallos (y esta mira deben tener todos los Reyes) como hijos.

226 Sobre abreviar Las Causas Judiciales.

4 Pero dexando ésta, que es digresion, aunque no intempestiva, trato yá de exponer á V. E. el intento con que le propongo esta ley de Pedro el Grande; el qual no es otro, que el que V. E. con su alto juicio examine si será util la misma en España. Si será util, digo, tomada por mayor, 6 en quanto á la substancia; porque en quanto á la limitacion de dias, que en ella se expresa, desde luego convengo en que la diferente naturaleza, y circunstancias de los litigios pedirán varias modificaciones.

5 En la citada ley no se expresa si el termino de once dias es comprehensivo de las apelaciones, y juicios de difezentes Tribunales, ó es respectivo á cada uno de ellos. Pero la razon dicta lo segundo; porque para lo primero es claro,

que se estrecha demasiadamente el plazo.

evitar: el uno, que por abreviar excesivamente las causas no sean bien examinadas: el otro, que por proceder con demasiada lentitud en ellas, se sigan otros inconvenientes, que

son muchos, y gravisimos.

7 El primero es de los excesivos gastos, que se ocasionan á las Partes, los quales no pocas veces suben tanto, que el mismo, que gana el pleyto, sale perdidoso, por no adquirir tanto en lo que le adjudica la sentencia, como le costó la prosecucion del litigio. Aqui sucedió, que en un litigio, que vo segui por esta Comunidad, una de las tres veces que fui Prelado de ella, y en que ésta logró su pretension, todo lo que ganó por la sentencia, que era un palmo de tierra, no importaba la tercera parte de lo que gastó en el proceso. No cito este como exemplar raro, sino como uno de los muchos que he visto, y tocado. En que advierto, que si de la culpa, que pudo haver en la dilación, que he notado. tocó alguna parte á los Jueces, como yo lo siento, en ninguna manera recae la nota sobre los Ministros que hoy tiene esta Real Audiencia; que sin duda alguna los tiene hoy muy excelentes, asi en la sabiduría, como en el zelo, é integridad. Y la misma prevencion hago para otros casos, que quizá insinuaré abaxo; esto es, que ninguno de ellos corrió por mano de los Ministros hoy existentes; sin que por eso niegue, que de los pasados conocí algunos adornados de todas

las prendas, que constituyen un perfecto Magistrado.

- 8 El segundo inconveniente es lo mucho que pierde el Público por la detencion de los Litigantes en los lugares donde están las Audiencias. Dexa el Labrador el cultivo de la tierra: el Artifice el trabajo de su oficio: el Mercader el manejo de la tienda: aquel un viage preciso: el otro la asistencia á la muger enferma; y todos el cuidado de su casa. Todo esto junto hace un cumulo de daños muy lamentable.
- 9 El tercero consiste en los muchos individuos, que hace inutiles á la República el destino á los oficios del manejo de Pleytos, Abogados, Procuradores, Escribanos, Agentes, y otros. Todos estos tendrian mucho menos que hacer, si los juicios fuesen mas compendiarios, y breves; y teniendo menos que hacer, necesariamente se havrian de reducir á menor numero: porque dividida entre muchos la ocupacion á que bastan pocos, á proporcion lograria cada uno mucho mas corto emolumento, y tan corto, que no bastando para su subsistencia, sería forzoso, que una gran parte la buscase en otro ministerio. Hago juicio, que los Pleytos, que hoyocupan á veinte Abogados, y á veinte Procuradores, no ocuparian entonces sino á seis Procuradores, y seis Abogados, acaso aun menos. El numero de Escribanos se minoraría infinito. Y es de advertir, que minorado el numero de Abogados, Procuradores, y Escribanos, se lograría otra rebaxa, no solo igual, pero aun mayor en los que sirven á estos. Los amanuenses, ó escribientes son tantos como ellos, pues raro hay que no le tenga; y se anaden los sirvientes domesticos, respecto de todos aquellos, que si no tuviesen alguno de dichos empleos, por ser pobres, servirian la República en algun oficio humilde.
- puto de que España pierde en sus Tribunales Eclesiasticos, y Seculares mas de cien mil hombres, que con la nueva planta de abreviar los Pleytos serian muy utiles al todo del Reyno, aplicados á la Agricultura, á la Milicia, á la Marina, á las Artes liberales, y mecanicas.
- as Criminales. Por varios capitulos es ocasionada la demora

228 Sobre abreviar Las Causas Judiciales. á que los delitos se queden sin castigo, ó á que el castigo sea anuy inferior á la culpa. Recien cometido un crimen de especial fealdad, los Jueces se enardecen, el Público irritado clama, la Parte ofendida conmueve Cielo, y Tierra. Mas todo este ardor se vá entibiando, quanto se vá dilatando el castigo; yá porque se amontonan intercesiones, asi ácia los Jueces, como ácia el Actor; yá porque todo afecto, por vivo que sea, succesivamente vá perdiendo su fuerza con el tiempo. Y en fin, por uno, y otro llega el caso de que los Jueges atienden mas á los textos, que promueven la Clemenoia, que á los que persuaden la Justicia. La parte ofendida, alhagada con algun interés, se dá por medianamente satisfecha; y el Público yá está olvidado del Reo, y del delito. Este es el primer inconveniente que resulta de la prolongacion de las causas criminales. Y quién havrá que no haya podido observar sobre este asunto lo mismo que he observado yo? 12 El segundo es, la mucho mayor dificultad que hay

en averiguar la verdad, interviniendo espacio considerable de tiempo entre el hecho, y la averiguacion, que recien cometido el delito. Este inconveniente he representado en la primera Carta de mi segundo Tomo, en los numeros 14, y 15, probando con tanta evidencia, y claridad, que por lo comun es facil investigar la verdad en el tiempo inmediato á la accion facinorosa; y muy dificil si se retarda mucho; que no pienso que haya hombre, que leyendo lo que he escrito en el citado lugar, no quede convencido. Como sé que V. E. tiene en su Biblioteca todas mis Obras, escuso repetirle

aqui lo que dixe alli.

porque en una prolongada prision hay mucho lugar para discurrir el modo de executarla: asunto en que siempre está pensando un Reo, y mucho mas se discurre en dos años, que en dos meses: Yá porque en un dilatado espacio de tiempo es mas facil presentarse alguna ocasion, ó circunstancia favorable para evadirse, que en uno corto. La experiencia muestra, que las fugas de los Reos son muchas; y de éstas, si no todas, las mas se evitarian acelerando el proceso.

14 Pero veamos yá qué inconvenientes hay en la aceleracion. Solo se descubre uno 2 y es el que no se examine bastantemente la causa; por lo que uno, y otro Dereche: condenan las sentencias dadas precipitadamente: el Civil en la ley 2, cap. de Sententiis ex periculo recitandis; y el Canonico en el cap. Deus Omnipotens, 20, causa 2, quæst. 1.

mero, que ordinariamente, no por dilatarse mas el Pleyto, se examina mejor la causa. Está muchas veces, y mucho tiempo el Pleyto detenido, sin hacerse diligencia alguna en orden á él, en que es muy frequente echar la culpa los Jueces á los Subalternos, y los Subalternos á los Jueces. Este tiempo de mera inaccion qué conducencia puede tener para descubrir la verdad? Preguntando la Reyna Isabela de Inglaterra al señor Porfan, Orador de la Camara Baxa, en ocasion que havian pasado seis semanas sin resolver el Parlamento cosa alguna: Qué ba pasado en el Parlamento? Respondió Porfan: Seis semanas, Señora. O qué justa aplicacion tiene el chiste á los muchos largos intervalos de suspension, que hay en nuestros Pleytos!

16 Digo lo segundo, que el mucho tiempo, que se pretende ser necesario para aclarar la verdad, frequentemente sirve para obscurecerla. Vése un Pleyto. Alegan los Aborgados, representando á los Jueces las razones que hay por una, y otra parte. Y qué sucede muchas veces? Dexar el negocio en este estado, y no pronunciar la sentencia hasta mucho tiempo despues. Digo lo que he visto. Y preguntor No sería mas probable el acierto, si luego que oyen los alegatos, fuesen á su Estudio á verificar las citas, examinar los textos, y tomando dos, ó tres dias para hacer reflexion sobre todo, pronunciar sin mas dilacion la sentencia, que guardandola para quando están yá olvidados de quanto alegaron los Jurisconsultos?

17 Digo lo tercero, que en orden á las causas criminales, en el lugar citado arriba de la primera Carta del segundo Tomo, en los numeros 14, y 15, mostré con evidencia, que procediendo sin intermision en el tiempo inmediato, se averiguaria con mucho mayor seguridad el delinquente, y el delito, que caminando con la lentitud que

se practica.

18 Digo lo quarto, que aun quando no huviese alguna
Tom. III. de Cartas.

P 3 ma-

230 Sobre abreviar Las Causas Judiciales.

mayor probabilidad del acierto en la demora, que en la brevedad; esta mayor probabilidad debe posponerse á la necesidad de evitar los gravisimos inconvenientes, que, como mostré arriba, se siguen al Público de la demora. La Maxima de Ciceron: Bonum publicum suprema lex esto, es claramente dictada por la razon natural. El que una, ú otra decision se yerre por la aceleracion del proceso, es daño de uno, ú otro particular. El que en todos los Pleytos se proceda con la lentitud ordinaria es daño gravisimo del Público. Luego mucho mayor cuidado se debe poner en evitar éste, que aquel. Esto se confirma eficazmente; porque aunque el orden judicial, y modo de proceder ordinario se tiene por mas seguro para investigar la verdad; en los Crimenes de heregía, y de lesa Magestad, ó yá por las Leyes, ó yá por la Práctica se apartan los Jueces en varias cosas del modo de proceder ordinario; v.g. negando la comunicacion de los indicios al Reo, admitiendo testigos singulares contra él, &c. Esto, no por otra cosa, sino porque importa tanto al Público la conservacion de la Fé, del Principe, y de la Patria, que se tiene por conveniente, por lograr ese bien público, dispensar en algunas circunstancias del modo de proceder ordinario, aunque mas seguro este para la investigacion de la verdad; de suerte, que se juzga menor inconveniente permitir con ese menos exacto juicio el riesgo de que sea condenado un inocente, que aventurarse al peligro de que queden sin la debida pena delitos tan perjudiciales á la República.

19 Digo lo quinto, que es facil tomar una providencia, con la qual, dentro de breve tiempo, se puede arribar al conocimiento de la causa, aun con mas seguridad que la que hoy se logra con tantas dilaciones. Y qué providencia es ésta? La de castigar con severidad á todos aquellos que maliciosamente concurran á obscurecer la verdad del hecho sobre que se litiga. La benignidad, con que en esta materia proceden los Tribunales, es perjudicialisima. En quarenta años que há que vivo en este País, fueron muchisimos los casos que oí de testigos perjuros, ó de Escribanos infieles; pero nunca por ello ví condenar á azotes, ni galeras á nadie. Tal vez sucedió descubrirse la falsedad de quatro Escribanos en una misma causa, y todo el castigo se reduxo á suspenderlos de

exercicio por un año. Concurrieron en otra Causa, en que se interesaba muy altamente el honor, y la conveniencia de una muger noble, veinte y dos testigos, que con juramento depusieron de la inocencia de un Caballero, que debaxo de palabra de casamiento la havia violado: y el castigo no pasó de una multa, que de ninguno de ellos minoraba sensiblemente la comodidad. De Relatores tambien oí varias quexas; pero nunca que se huviese hecho con ellos demonstracion capáz de escarmentarlos. Y es cierto, que estos, no solo con la reticencia, ó con la alteracion de alguna circunstancia importante del hecho, mas aun con la mera substitucion, á veces casi imperceptible, de una palabra por otra, pueden hacer gravisimos daños.

Todas estas ilegalidades están comprehendidas debaxo de aquel genero de delito, que los Jurisconsultos llaman Crimen falsi; el qual de suyo es capital, como se puede vér en el señor Matheu de Re Criminali, controv.38, donde con varios textos de las Leyes Romanas, y de las nuestras, prueba, que se impuso á esta culpa, y se practicó regularmente en los tiempos pasados el ultimo suplicio; pero añade, que despues poco á poco se fue moderando el rigor, hasta reducirlo á pena arbitraria, atendiendo á la qualidad del delito, y de las personas: de modo, que no solo se ha dexado la pena capital, mas aun la de cortar la mano al Escribano falsario.

21 El citado Autor apruebà esta moderacion, dando por razon de ella, que el fin de las penas es curar la República, y los delinquentes; y no cura bien quien corta el pie, ó la mano: consiguientemente mucho menos el que quita la vida: Non rectè medetur, qui manum vel pedem amputat. Razon extremamente débil, si hay alguna en el Mundo que lo sea, y que procede sobre un falso supuesto.

Que las leyes en la imposicion de las penas se propongan por fin la curacion (por lo menos precautoria) de la
República, es muy cierto; pero que del mismo modo se propongan siempre por fin la curacion de los mismos delinquentes es muy contrario á la verdad: pues las que imponen pena
capital no miran á la enmienda del Reo, sino á echarle del
Mundo; yá porque no inficione á otros con la persuasion, 6

Sobre abreviar las Causas Judiciales. con el exemplo; yá porque el castigo de éste sirva á otros de terror, y de escarmiento. En quanto al primero de estos dos motivos disponen las leyes en la curacion del cuerpo politico, lo que executa la Medicina Chirurgica en la curacion del cuerpo natural; la qual, quando corta un miembro gangrenado, no se propone la curacion de este miembro, sino impedir con su separacion, que inficione á los demás.

23 Y quién no vé, que si la razon del señor Matheu es buena, igualmente prueba, que ningun delito se puede castigar con pena capital? Porque si no cura bien al enfermo quien le corta pie, 6 mano, peor le curará el que le corta

la cabeza, ú de otro modo le quita la vida.

24 Es, pues, constante, que aunque en las penas no muy graves las leyes, no solo atienden á la indemnizacion de la República, mas tambien á la enmienda del Reo: en el castigo de los delitos muy perjudiciales al Público solo mira á los dos fines de separar del cuerpo politico un miembro, que puede inficionarle; y con la severidad, que exerce en éste, escarmentar à la multitud en cabeza agena, inspirandole borror al delito por el miedo de la pena.

25 Yo soy de genio tan compasivo como el que mas; pero quando se trata de delitos perniciosos á la República, dirijo la compasion principalmente á los muchos inocentes, que padecen, ó pueden padecer el daño, y no al Reo que le ocasiona; ó aunque tambien me duela de la infelicidad de

éste, la abraza mi razon como necesaria.

26 Convendré tambien en que en el caso de la question no se proceda á pena capital, como se aplique tal castigo, que baste á amedrentar á otros, y ponerlos en estado de que sea mucho mayor en ellos el temor de la pena, que el ape-

tito del interés, que puede resultarles de la falsedad.

27 Mas para lograr el importante fin de abreviar los Pleytos pretendo, que la severidad de los Jueces no se ciña solo á testigos falsos, y á Escribanos infieles. Conviene que se estienda tambien á todos los demás, que en algun modo pueden cooperar á obscurecer las causas, á multiplicar injustamente los litigios, ó á alargarlos maliciosamente; esto es, á los Abogados, Procuradores, Recetores, y aun á las mismas Partes. Por qué no ha de tener su castigo el Abogado, ſ.,

que

CAR-

que en su alegato altera el hecho, ó cita un texto que no hay? Lo mismo, en quanto al hecho, digo del Procurador de la Parte. Por qué no ha de tener tambien el suyo el Recetor, que gasta veinte dias en la comision, que pudiera absolver en seis, ú ocho? La introduccion de articulos, ó impertinentes, ó enteramente improbables, solo con el fin de alargar, es privativa culpa del Abogado, y culpa merecedora de agria correccion.

28 En la multiplicacion de los litigios todos cooperan, 6 pueden cooperar: la Parte presentando una demanda injusta; y el Abogado, y Procurador protegiendola; en cuyo asunto regularmente es el mas delinquente, y aun muchas veces unico Reo el Abogado, como quien debe saber si la pretension de la Parte tiene algo de probabilidad, ó carece de ella. A los Litigantes de mala fé yá se castiga, cargandoles todas las costas; pero es pena por una parte muy leve, respecto de la gravedad de la culpa; y por otra, insuficiente para escarmentar á tantos tramposos como hay.

29 Si en todas las culpas judiciales, de que he hablado, se practicase una proporcionada severidad con los Reos, havria menos litigios: los inevitables se expedirian mas brevemente; y en las sentencias havria mayor seguridad del acierto. Como el miedo del castigo haga que todos traten verdad, ésta llegará inoffenso pede, y en breve tiempo á los Tribunales, que es quanto se necesita para que el Público logre un supremo beneficio, y los Jueces exerzan su ministerio con menos trabajo.

30 Si se me opusiese, que no todas las providencias, que propongo para abreviar los pleytos, están en manos de los Jueces, los quales en varias cosas las tienen atadas, ó por las leyes, ó por costumbres generalmente recibidas; respondo, que en este asunto, no solo hablo con los Ministros de Justicia, mas tambien, y principalmente con el que tiene en la mano la potestad Legislativa; y por tanto dirijo esta Carta á V. E. como á quien puede representarle inmediatamente quando le parezca conveniente en materia tan importante. Y con esto mismo tengo respondido á las leyes opuestas arriba, y á tal qual otra, que se me puede oponer á favor de la dilacion de las Causas Judiciales. Nuestro Señor guarde á V. E. muchos años para bien de esta Monarquía, &c.

### CARTA XXIII.

# ERECCION DE HOSPICIOS en España.

#### EXC.MO SEÑOR.

Nimado del mismo zelo, que me movió á representar á V. E. la importancia de abreviar los procedimientos en los Tribunales de Justicia, le escribo ahora sobre la insigne utilidad, que resultará de erigir en todas las Ciudades principales de España Hospicios, ó Casas, dotadas

para habitacion, y sustento de Pobres invalidos.

2 Para el buen gobierno de los Reynos es muchas veces inescusable tomar algunas providencias gravosas para varios particulares; siendo preciso sacrificar la comodidad de estos al interés del cuerpo politico de la República: asi como en el cuerpo natural es inescusable ocasionar algo de dolor al brazo con la picadura de la lanceta, quando para la salud del todo es conducente la sangria.

- 3 No hay que estrañar, que respecto de tales providencias frequentemente ocurran estorvos, que dificultan la execucion, y aun tal vez hacen desvanecer la idéa. Quando los damnificados son muchos, y poderosos, la quexa, el ruego, la negociacion hacen una resistencia terrible. Pero es muy de estrañar, que otras providencias, que á nadie dafían, y al Público aprovechan, y que no tropiezan en alguno de los estorvos referidos, ni se huyen á la inteligencia de los Ministros, que pueden promoverlas, con todo no se lleven á execucion.
- 4 Tal es la que propongo de la ereccion de Hospicios, cuya utilidad es notoria á qualquiera que haga alguna reflexion; sin ser incomoda á otros, que á unos viles vagabundos, que prefieren la mendicidad ociosa á toda aplicacion ho-

nesta; pero la misma incomodidad de estos es un insigne beneficio para el Público.

- Es constante, que entre los mendigos, que lo son por necesidad, se ingieren muchos, que lo son por vicio; hombres, por su temperamento, y disposicion, capaces de qualquier trabajo mecanico; pero que por mera holgazanería, huyendo de él, abrazan la vida de pordioseros; y con la ficcion de enfermedades, ó defectos corporales que no tienen, representandose invalidos, abusan de la misericordia de los acomodados, y usurpan todo aquello que grangean; pues en el fondo tanto vale apropriarse con dolo lo que se dá con titulo de limosna, como arrebatarlo furtivamente con la mano. Asi el Concilio Coloniense primero, part. 11, c.6, los llama Pauperum deprædatores, raptoresque, de alieno viventes, mandando severamente, que en ningun modo se permitan.
- 6 Y no solo son injustos con los particulares en el modo dicho, mas tambien con la República, á quien defraudan de la utilidad, que debian producirla con su aplicacion al trabajo. Que debian, digo, pues la República es acreedora á que todos sus miembros la sirvan, cada uno respectivamente á su estado. Y lo que ella pierde en la ociosidad de estos vagabundos es mucho, porque son muchos ellos.
- 7 Purgariase España de esta peste con el establecimiento de Hospicios; porque dado el orden de recoger en ellos á todos los pobres, y de negar á todo mendigo la limosna fuera de ellos; ó los zanganos, de que hablo, consentian en abrazar el recogimiento, ó no. Si lo primero, era facil reconocer muy presto, que los males, ó defectos que pretendian inhabitarlos para el trabajo, eran supuestos, y los expelerian, y aun podria aplicarseles alguna pena por la impostura. Si no querian recogerse, les sería preciso aplicarse á algun oficio para no perecer de hambre.
- 8 Aun prescindiendo de lo que merecen los holgazanes por impostores, varios Legisladores miraron como crimen digno de castigo, por sí sola, la holgazanería. Dracon, aquel antiguo severisimo Legislador de los Athenienses, de cuyas Leyes se dixo, que estaban escritas con sangre, la castigaba con pena capital. Solón, que dió Leyes despues á la

- misma República, puso entre ellas tambien castigo á los holgazanes; pero mas moderado. Platón queria que se desterrasen de su República todos los mendigos voluntarios: Nullus mendicus nobis in Civitate sit; (de Legibus, Dial. 11.) y poco despues: Extra fines expellatur, ut regio ab bujusmodi animali penitus pura fiat. Herodoto dice, que los Egypcios castigaban la ociosidad como crimen de Estado. Tacito refiere, que los Alemanes metian á los holgazanes en unas lagunas, en donde los dexaban espirar. Y por varias leyes Imperatorias, expresadas en el Codigo de Justiniano, tit. de Mendicantibus validis, están impuestas penas á los que, sin ser invalidos, exercen la mendicidad.
- 9 Pero qué es menester alegar leyes de otras Regiones, y de otras edades, quando en España las tenemos oportunisimas al asunto? Veanse en el Tom.2 de la Nueva Recopilacion, lib.8, tit.11, la ley 1, y 2. La primera dispone, que á los vagabundos, y holgazanes, capaces de trabajar, qualquiera por su autoridad pueda tomarlos, y servirse de ellos sin salario alguno, ni otra pension, que darlos de comer. Y si ninguno quisiere servirse de ellos, las Justicias de los lugares les hagan dár sesenta azotes, y les arrojen fuera. La segunda ordena, que con pregon público los obliguen á trabajar; y no lo haciendo, los dén cincuenta azotes, y echende los Pueblos.
- por razon de alguna circunstancia gravante, ó en qualquiera otro caso, en que la prudencia dicte, que el mal pide mayor remedio, se proceda con mas severidad. No ignoraba dichas leyes el señor Bobadilla, y con todo echó a Galeras á un picaro, que agregando á la holgazanería la impostura, fingia enfermedad que no tenia. Acuerdome, (dice este sabio Politico, lib.2, cap.13, num.32) que el año de 68 en la Ciudad de Badajóz, llegandome á pedir limosna un pobre muy acuitado con un brazo vendado, y alzado con un sosteniente, pareciendome, que era simulado, y fingido, bice que le mirase un Cirujano, y pareció estar sano, y muy bueno, y le envié à exercitar los brazos al remo en las Galeras, para que alli desentumeciese el brazo. Como este artificio es bastantemente frequente, podrá tambien frequentarse à proporcion la pena.

11 Las utilidades, que de esta providencia resultarán á la República, son muy considerables. Lo primero, estos zanganos inutiles podrán convenirse en utiles Regnicolas, aplicados á la Agricultura, á la Marina, y á la Guerra. Y quando no huviese otra ocupacion que darles, la República podria asalariarlos como peones para componer caminos, levantar puentes, hacer reparos contra inundaciones, plantar arboledas, que de todos estos beneficios se padece gran falta en España. Lo segundo, se limpiarán las poblaciones de ésta, que es á un tiempo inmundicia, y embarazo. Lo tercero, se evitarán no pocos latrocinios, que cometen algunos de estos bolgazanes, facilitandoles la entrada, y conocimiento de las ensenadas de las casas la capa, y titulo do pobres, por lo qual frequentemente se desaparecen de ellas varias alhajas. Lo quarto, tambien se evitarán muchos pecados en otra materia; siendo cierto, que estos, que entran en las casas á titulo de pobres, son los medianeros mas oportunos, y al mismo tiempo menos sospechosos para travar comercios ilicitos entre uno, y otro sexo.

resultan de excluir los mendicantes validos de los Pueblos, se siguen de incluir los invalidos en los Hospicios. Se siguen las mismas, digo, y con ventajas. Embarazan mas, porque es mayor el numero: son mas fastidiosos á la vista por sus enfermedades, y defectos corporales; y en orden á los robos, y tercerías delinquentes, siendo tan aptos como los otros, pueden hacer mas daño por ser mayor el numero.

13 Pero la excepcion, que respecto de los mendigos invalidos hago de la primera de las quatro utilidades seña-ladas, puede tener por otra parte su compensacion, que es el trabajar estos á beneficio comun para algunas especies de fábricas; pues muy raro hay tan impedido, que no pueda emplearse en alguna ocupacion mecanica.

14 Fuera de las conveniencias, que con el establecimiento proyectado logrará el Público, resta otra importantisima á favor de los mismos mendigos, ó recogidos en el Hospicio, ó precisados al trabajo, que es el vivir mas christianamente.

15. Yo no me atreveré à decidir qual de los dos extre-

- ERECCION DE HOSPICIOS EN ESPAÑA. mos es mas ocasionado á pecar, si el de la mucha riqueza. ó el de la mucha pobreza; pero estoy algo inclinado á determinar por el segundo. La mucha riqueza ofrece muchas ocasiones; pero la mucha pobreza incita con mas acres impulsos. La redundancia de bienes temporales puede fomentar la ambicion, la soberbia, y la lascivia; pero mucho mas es lo que la grande carestia de ellos estimula para la malevolencia, para la embidia, para el embuste, y para el robo. Y aun se puede anadir, por lo menos respecto de los mendicantes validos, lo que sobre la indigencia influye para el vicio la ociosidad.
- 16 Con el establecimiento, pues, de los Hospicios se evitarán por la mayor parte los pecados de los pobres: en los recogidos, yá por su clausura, yá por los socorros espirituales que tienen, especialmente en la frequencia razonable de los Santos Sacramentos: en los obligados á ocupaciones mecanicas por su trabajo corporal; el qual, no solo en el euerpos, mas tambien en el alma, excluye los malos efectos de la ociosidad.
- 17 Sé que muchos me dirán, que es facil demostrar la utilidad de los Hospicios; pero es muy dificil su fundacion, y mucho mas su conservacion, haviendo mostrado la experiencia varias dificultades, ó tropiezos, que muchas veces han impedido lo primero, y muchas mas imposibilitado lo segundo. Yo concedo la experiencia de esos tropiezos; pero niego constantemente, que ellos sean inevitables. Si se hace reflexion sobre las causas, que han estorvado, ó deteriorado, y aun arruinado los Hospicios, se hallará sin duda, que si no todas, las mas provinieron de las defectuosas providencias que se tomaron para su ereccion, y subsistencia; y conocidos los yerros, que se cometieron en ellas, no será dificil tomar mejor las medidas. Con efecto oygo, que en otras Naciones hay no pocos Hospicios, que se conservan muchos años despues de su fundacion. Por qué en España no se podrá lograr lo mismo? El reglar la contribucion necesaria para la fundacion, y conservacion es facilisimo. Hacerla indefectible tambien lo será, mediando la Autoridad Regia para la de los Legos, y la Pontificia para la de los Eclesiasticos; pues à lo que á todos interesa es justisimo que todos concueran. **6**, . . .

Fi-

18 Finalmente, por lo que mira á mayor especificacion de las providencias convenientes á este asunto, me remito á lo que á V. E. puede informar el señor Don Antonio de Heredia, Marqués de Rafál, hoy dignisimo Corregidor de Madrid, que juzgo el sugeto de los mas practicos en la materia, que hay dentro de España. Nuestro Señor guarde á V. E. muchos años. Oviedo, &c.



# CARTA XXIV.

#### EXTERMINIO DE LADRONES.

#### EXC.MO SEÑOR.

TIAviendo mostrado á un Amigo mio la Carta antecedente sobre la ereccion de Hospiclos, me hizo una objecion contra el proyecto que le pareció formidable, y aun concluyente; porque bien lexos de convenir conmigo en que la denegacion de limosna, y mucho mas qualquiera especie de castigo á los mendicantes validos, sea util á la República, insistia en que antes bien al contrario sería esta providencia muy perniciosa. Que harán, decia, estos vagabundos, enemigos de todo trabajo, é ignorantes de todo oficio, viendose obligados á abandonar la mendicidad, sino meterse à Ladrones, é infestar con sus robos los caminos. y los Pueblos? Haránse enjambres de estos, que la mavor vigilancia de las Justicias no podrá disipar. Y aunque para robar en los poblados no sean los mas habiles, hasta exercitarse en ello algun tiempo, ningunos mas aptos para dañar en los Pueblos, como á quienes la antecedente profesion de mendicidad, no solo hizo conocer entradas, salidas, y senos de Templos, y habitaciones, mas tambien facilitó la noticia de quiénes son las personas, en cuyo poder se hallan el oro, y la plata: es incomparablemente menor

inconveniente el que algunos de estos holgazanes hagan tal qual hurtillo, que andando desligados, como andan, puede reducirse á algun plato, á alguna almilla vieja, ú otra cosilla igualmente leve; que el que coligados en quadrilla, y proveídos de armas, con asaltos nocturnos desvalijen las casas del oro, y plata, que hay en ellas, como lo harán por evitar un trabajo, que de qualquiera modo que sea, no los indemnizará de una vida muy incomoda.

Asi me arguía este Amigo, bien persuadido á que con su argumento me haria suprimir, no solo como inutil, mas aun como nociva la Carta antecedente. Pero yo estuve tan lexos de eso entonces, como lo estoy ahora; asi ahora, como entonces enteramente satisfecho de que es, no solo posible, sino facil precaver el daño, que, como moralmente inevi-

table, me proponia.

ړ. ي

3 En algunas partes de mis Escritos he propuesto dos providencias sumamente conducentes para extinguir, 6 por lo menos minorar muchisimo los latrocinios. Una es; abreviar todo lo posible las causas de los Ladrones, especialmente de los Ladrones homicidas. Otra, aplicarles inviolablemente las penas que prescriben las Leyes. Pero mis declamaciones sobre uno, y otro punto de nada han servido. Las cosas siguen el paso que llevaban antes, especialmente en orden à la fastidiosisima pereza de los procesos. Los rompimientos, y fugas de las prisiones se repiten, porque á los. delinquentes se les dá sobrado tiempo para discurrir el cómos y porque en un largo espacio de tiempo es natural, que por tal, 6 tal accidente se les presente alguna ocasion favorable. Tambien he representado con la mayor viveza posible, que no es este el unico inconveniente, que tiene la dilacion de las causas. Igual á este es, que quanto mas se dilata la sentencia, tanto mas, y mas se ván enfriando el zelo de los Jueces, la ira del Público, y el sentimiento de la Parte; de lo qual, junto con la importunidad de los intercesores, suele resultar un levisimo castigo; y tal vez ninguno mas, que el de la prision padecida.

4 Pero yo grito á sordos. Los Jueces se disculpan, yé con los terminos legales, en que no pueden dispensar; yé imputando las demoras á los Abogados, Procuradores, y

Es-

Escribanos. Mas ni una, ni otra solucion alcanza. No la primera, porque yá sabemos lo que son terminos legales; y sabemos, que sus detenciones pasan muchas leguas mas alláde esos terminos. A quién harán creer, que la instruccion de un proceso pide el espacio de dos, ó tres años, sino en algun caso muy raro? O á quién harán creer, que el delito, que no se puede probar en tres, ó quatro meses, se podrá probar ni en veinte años? Tampoco sirve la segunda solucion, porque siendo esos, con quienes se disculpan, subditos suyos, en su mano está avivarlos, y castigar sus demoras.

5 Mas yá que inutilmente me fatigo en este asunto, propondré otro arbitrio, para evitar los latrocinios, que tendrá la ventaja de ser menos severo, sin ser menos eficáz. Este es el mismo que he propuesto en el sexto Tomo del Theatro Critico, Disc. 1, num. 81, y 82; esto es, que se baga constar al Magistrado de qué se sustentan todos los individuos

del Pueblo.

6 Esta averiguacion se puede hacer con facilidad, y seguridad; porque qualquiera individuo, examinado sobre la materia, no tiene que discurrir para responder la verdad, y asi se le obligará á que responda sin dilacion. Si se sustenta de algun oficio, podrá decirlo al momento, y aun comprobarlo con los vecinos. Lo mismo digo, si vive de su hacienda, ú de alguna especie de comercio. En que no es menester, que la inquisicion proceda á ajustar muy por menudo el valor, o utilidad, que resulta de lo uno, u de lo otro, si solo prudencialmente, y como dicen, á buen ojo. Quando no parezcan las fincas, en que se funda su sustento, 6 la fincas sean muy insuficientes para el porte que tiene, funda certeza moral de que vive del robo, ú de otra alguna negociacion inhonesta: con que se deberá poner en prision, y tenerle en ella, hasta que se explore qual era su fondo; lo que, si se hacen bien las diligencias, será facil lograr. Y la primera, á mi parecer, será la de registrar sus casas, y las de aquellos con quienes se hallare, que tienen mas frequiente comercio, no siendo personas, cuyas circunstancias las eximan de toda sospecha. La segunda, si á tiempos hacia algunas ausencias del Pueblo adonde vive, inquirir adónde fue, y adonde estuvo.

7 O quántas aves de rapiña con plumas de pabo, y aun de paloma se descubrirán en los Pueblos, tomando esta providencia! De quántos robos se descubrirán los autores, que antes no se pudieron averiguar! Quántas obediencias detestables á personas poderosas! Quántas fullerías en el juego! Quántas estafas con el falso ofrecimiento de utiles servicios! Quántos emprestitos, cuya paga se reserva para el Infierno! &c. De modo, que con la providencia dicha, no solo se descubrirán los robos, mas tambien otras especies de delitos, cuyo castigo, y cuya preservacion importa infinito á toda la República.

8 Quanto mayores son los Pueblos, tanto mas necesario es, y tanto mas frequente, y estudioso debe ser el examen propuesto, especialmente en las Cortes, porque illic reptilia, quorum non est numerus. Tal vez sucederá, que el descubrimiento de uno de estos delinquentes sirva para el descubrimiento de muchisimos. El famoso Carduche, que no há muchos años fue castigado en París con el tormento de la rueda, con su declaración, que no quiso hacer, aunque estimulado de una violentisima tortura, hasta que se vió en el sitio del suplicio, dió luz para la prision, y castigo de seiscientos cómplices, que hurtaban debaxo de su imperio, y direccion. Nuestro Señor guarde á V. E. &c.



## CARTA XXV.

#### INGRATA HABITACION la de la Corte.

TUY Señor mio: Supone V. S. y supone bien, que me sería facil dexar este País, y fixar mi habitacion en la Corte, si lo desease. En consequencia de lo qual, admirandose de que no lo solicite, y execute, me pregunta, por qué quiero vivir en este retiro? A lo que, siendo yo Escritor de profesion, pudiera satisfacer con la sentencia de Horacio:

#### Scriptorum chorus omnis amat nemus, & fugit Urbes. 9 6 1.20 25 6 42 1

2 Porque al fin, aunque el Pueblo, que habito, no puede decirse desierto; respecto de una Corte, poco desdice de soledad. Pero mas me quadra la respuesta laconica, de que quiero vivir en este retiro, porque quiero vivir.

De un hombre ilustre, llamado Similis, que fue Prefecto del Pretorio en tiempo del Emperador Adriano, refiere Xifilino, que haviendo hecho voluntaria demision de aque-Ila Magistratura, se retiró á la campaña, donde vivió siete años de persona privada; y viendo al fin de ellos acercarsele la muerte, hizo este epitafio para que se le pusiese en el sepulcro: Aqui yace Similis, que murió de una edad muy larga; pero solo vivió siete años. Miraba aquel Romano la vida Aulica como un estado, que mas tiene de muerte, que

de vida, y del mismo modo la miro vo.

- En el Derecho Civil los esclavos son reputados por muertos: Servi pro nullis babentur, dixo el Jurisconsulto Ulpiano; y en otra parte el mismo: Servitutem mortalitati ferè comparamus. Y qué es la vida Cortesana, sino una mal disfrazada esclavitud? Componense las Cortes de los que gobiernan, y de los que pretenden. Y considero, que hay una reciproca esclavitud de unos á otros. Los pretendientes son esclavos de los gobernantes, y los gobernantes de los pretendientes. Aquellos, porque ni aun de su propria respiracion son dueños, debiendo compasarla, segun supersticiosamente adivinan, sea mas grata al Idolo que veneran: estos, porque, por mas que los opriman, sufoquen, angustien las importunidades de los pretendientes, se vén por mil motivos precisados á sufrirlos, como el mas vil esclavo al mas imperioso dueño. De suerte, que parece que una misma cadena, atando á unos con otros, ata á unos, y á otros. Y sea norabuena cadena de oro la que aprisiona á los que mandan; otro tanto será mas pesada: lo que sucedió á la infeliz Reyna Zenobia, que padeció mucho mas que los demás esclavos en el triunfo de Aureliano, porque iba ceñida con cadena de oro, y los demás solo de hierro.
  - 5 Hagome cargo de que, puesto en la Corte, no me apri-

INGRATA HABITACION LA DE LA CORTE. aprisionaria una, ni otra cadena, porque mi demerito me alexa tanto del riesgo de mandar, como mi genio del de pretender. Pero temo otra, que acaso no sería menos pesada que aquellas. Esta es la que me echaria á acuestas la importunidad de los preguntadores, y con que me atarian, no solo el cuerpo, mas tambien el alma. La tal qual aceptacion, que han logrado mis escritos, ha impreso á muchos un concepto de mi ciencia muy superior á la realidad de ella, pensando que sé mucho mas de lo que sé, y aun tal vez mas de lo que nadie sabe. Considerandome, pues, como que podria satisfacer todo genero de dudas. lloverian sobre mi consultas á todo momento. Con que me veria precisado á estár al poste todo el dia, exerciendo un Magisterio sumamente laborioso, sin sueldo alguno.

De esto hice experiencia el año de 28, que me detuve en Madrid un mes, y todo él estuve, sin intermision, padeciendo esta impertinencia. Y era cosa de vér las questiones estrañas, y ridiculas, que me proponian algunos. Uno, por exemplo, dedicado á la Historia, me preguntaba menudencias de la Guerra de Troya, que ni Homero, ni otro algun antiguo escribió. Otro, encaprichado de la Chiromancia, queria le dixese qué significaban las rayas de sus manos. Otro, que iba por la Fisica, pretendia saber qué especies de cuerpos hay á la distancia de treinta leguas debaxo de tierra. Otro, curioso en la Historia Natural, venía á inquirir en qué tierras se crian los mejores tomates del mundo. Otro, observador de sueños, queria le interpretase lo que havia soñado tal, ó tal noche. Otro, picado de antiquario, se mataba por averiguar qué especies de ratoneras havian usado los antiguos. Otro, que solo era apasionado por la Historia moderna, me ponia en tortura para que le dixese cómo se llamaba la muger del Mogól: quántas, y de qué naciones eran las mugeres, que el Persa tenia en su Serrallo. Digo, porque V.S. no tome esto tan al pie de la letra, que, ó estas, ú otras preguntas tan impertinentes, y ridiculas como estas venian á proponerme algunos. Si quando no havia dado á luz mas que dos Libros padeçia esta molestia, qué sería ahora, quando los Libros se han multiplicado; siendo natural, que por la mayor variedad de materias,

rias, que en ellos toco, me atribuyan mayor extension de ciencia para resolver todas sus dudas, por extravagantes que sean? Y esto sería vivir?

7 Me ocurre ahora, que los Filosofos definen la vida actual movimiento ab intrinseco, diciendo, que el viviente es el que se mueve ab intrinseso, de tal modo, que ese movimiento no se haga por determinacion de otro agente distinto. ita ut motus ille ex alterius determinatione non sit; y aunque algunos proponen otras definiciones, casi todas, en quanto á la substancia, vienen á coincidir á lo mismo. Si tomamos esta definicion en sentido algo lato, hallarémos, que haviendo tantos millares de habitadores en las Cortes, son muy pocos los vivientes que hay en ellas, porque son pocos los que se mueven, sino por determinacion de otro agente. Los pretendientes, que son tantos, se mueven por el impulso, vá activo, yá atractivo de los que miran como agentes de su forruna. Estos están distribuidos en varios grados, en que succesivamente ván travendo unos á otros. Los inmediatos al Principe se mueven por la atraccion del Principe, y esos mismos atrahen á otros, que son pretendientes, respecto de ellos, y de este modo vá baxando la atraccion, y el movimiento hasta los infimos. De modo, que en las Cortes se vé una representacion del systéma Neutoniano del Universo, en que con la virtud atractiva los cuerpos mayores ponen en movimiento á los menores; y tanto mas, quanto es mayor el exceso, y menor la distancia. Y como en las Cortes están tan inmediatos los Grandes á los pequeños, es mucho mayor el movimiento que dan aquellos á estos, que el que pueden dár á los pequeños, que están alexados por las Provincias, De aqui viene verse á cada paso sugetos, que viviendo lexos de la Corte, no los mueve, ó mueve poco la ambicion á pretender; y transferidos à la Corte, la cercanía de los mayores los agita fuertisimamente. Y qué sé yo si á mí me sucederia lo mismo? En todo caso, bonum est nos bic esses mayormente quando, aunque no me moviesen por este camino, no me dexarian reposar por el que insinué arriba, y acaso por otros; siendo verisimil, que no solo me inquietarian los curiosos como erudito, mas tal vez tambien los pretendientes como medianero. Tom.III. de Cartas.

#### 246 INGRATA HABITACION LA DE LA CORTE.

8 Pero aunque todo lo dicho basta por sí mismo para hacerme displicente la habitacion de la Corte, mucho mas me la hace odiosa por una como necesaria resulta que tiene; v es, que donde hierben las pretensiones, hierben ciertas especies de vicios, con quienes tengo especial ojeriza: La hypocresia, la trampa, el embuste, la adulación, la alevosía, la perfidia. Aborrezco la hypocresía, no solo por razon, mas aun por instinto; ó llamese, si se quisiere, antipatia. Y nadie podrá negarme, que donde concurre una multitud de pretendientes, concurre una copiosa turba de hypocritas. Qué es un pretendiente, sino un hombre, que está pensando siempre en figurarse á los demás hombres distinto de lo que es? Qué es sino un Farsante, dispuesto á representar en todo tiempo el personage que mas le convenga? Qué es sino un Protéo, que muda de apariencias, segun le persuaden las oportunidades ? Qué es sino un Camaleon, que alterna los colores, como alternan los ayres? Qué es sino un ostentador de virtudes, y encubridor de vicios? Qué es sino un hombre, que está pensando siempre en engañar á otros hombres? Es verdad, que son muchos los que le pagan en la misma moneda; esto es, aquellos mismos que busca como arquitectos de su fortuna. El miente virtudes, y á él le mienten favores. El vá á engañar con adulaciones, y á él le engañan con esperanzas.

9 Este es el comercio mas valido, y casi general en las Cortes. Esta es la moneda que en ellas circula sin cesar. Moneda falsa; pero ninguna mas corriente. No solo corre, vuela; propriamente moneda de soplillo, porque toda es ayre. Es un trafico de embeléco, en que con sumisiones engañosas se compran benevolencias aparentes. De una, y otra parte intervienen promesas vanas. El poderoso hace esperar

beneficios, y el dependiente agradecimientos.

ro Pero de quienes se hallan al fin mas burlados los pretendientes, no es de los que mandan, sino de ciertos faranduleros, que hay en las Cortes, á quienes creen, que tienen introduccion con los que mandan. Estos son unos vilisimos estafadores, hambrientas harpías, sedientas sanguijuelas, que á los pobres incautos, que de las Provincias acuden alli á sus pretensiones, á poco que se descuiden, les chupan hasta la nhima gota de sangre: y al mismo tiempo que les persuaden, los harán bien recibidos en Palacio, insensiblemente los ván llevando al Hospital. Y lo mas admirable en esto es, que haya algunos tan neciamente credulos, que se dexan persuadir á que son capaces de levantarlos á mejor fortuna, los que no aciertan á mejorar la propria: necedad que coincide con la de aquellos, que creen que son dueños del secreto de la Piedra Filosofal: unos vagabundos, que apenas tienen lo necesario para librarse de la hambre. Sin embargo, no falta quien espera que le grangse quatro mil ducados de renta, quien no puede adquirir para sí quatrocientos; ó que le introduzca en el gavinete, quien no se atreve á subir á la antesala.

- 11 Mas todo lo dicho es nada en comparacion de lo que pasa entre los mismos pretendientes, sobre el empeño de desembarazarse reciprocamente unos de otros. El que vé á su lado un concurrente, que puede disputarle la plaza, á que él mismo aspira, qué maquinas no mueve para desbaratarle? Todas sus acciones acecha, y aun se adelanta á adivinarle los pensamientos. Estudia toda su vida, desde el nacimiento hasta la hora presente. Indaga quiénes fueron sus padres, y abuelos, por si en su genealogía puede encontrar nota, que le infame. Por medio de algun tercero procura indagar sus secretos para hacerlos públicos, poniendoles á la margen las mas odiosas interpretaciones. Consulta si puede á sus mayores enemigos, tomando de ellos los informes de vita, & moribus. No hay escondrijo que no examine, ni noticia que no apunte, de quantas pueden servirle para echar à perder su reputacion. Y esto para qué? Para verterlo por sí, ó por sus emisarios en calles, plazas, y paseos.
- No dudo yo, que hay muchos pretendientes timoratos, y honestos, que bascan su fortuna por medios permitidos. Doy que la mirad de ellos sean de esta clase. Siempre quedan fuera de ella los bastantes para llenar la Corte de chismes, é incomodar con ellos casi toda las conversaciones, aun las que se exercen en los mas solitarios retiros; porque los pretendientes todo lo andan.
- la habitación de la Corte. Pero aún no he expuesto todo

248 INGRATA HABITACION LA DE LA CORTE. lo que me enfada. Falta una partida de gran consideracion. Yo no sé si lo influye la Corte, por ser Corte, ó si por viz de contagio se comunica en la Corte. Hay un vicio de los pretendientes, que se ha hecho comun, y como transcendente aun á los Cortesanos, que no son pretendientes. Hablo de las expresiones fingidas de amistad, ó cariño. Si se cree lo que en esta materia se oye en la Corte, se juzgará, que aquella vecindad se compone de los genios mas bellos, mas dulces, y mas sociables del mundo. Digo lo que vi muchas veces. Encuentranse dos personas en la calle, ó en el paseo. sin mas conocimiento de uno á otro, que el preciso para saludarse. Y se contentan con saludarse? Nada menos, Reciprocamente se esmeran en las mas expresivas protestas de una cordialisima amistad, 6 un amor muy fino, Y esto no pocas veces se practica entre personas, que no solo se miran con una perfecta indiferencia, mas aun con positivo desafecto. Vi algunos de estos encuentros en ocasiones que yo acompañaba a este, o aquel sugeto de bastante caracter; y en que, despues de los mas tiernos requiebros de parte á parte, luego que se separaban, el sugeto á quien yo hacia compania, en confianza me manifestaba, que el otro, á quien havia requebrado, era uno de los que mas le enfadaban en la Corte. No dexaba vo de significarle quánto estrañaba, y aun quánto me desplacia un defecto tan grave de sinceridad. Pero á esto se me respondia, que ese era el estilo de la Corte. Será, segun eso, replicaba yo, el estilo de la Corte el delo, la simulacion, y el embuste. No, me respondia, que aquello se tomaba por mera ceremonia, que nada significaba; y asi, ni el otro le creia las expresiones de amor, que le havia hecho, ni él al otro las suyas. Pues si esos requiebros de nada sirven, reponia yo, por qué no hablan unos hombres á otros, como se deben hablar los hombres, y no como hablan los Jovenetos á las Damiselas? Porque este es el estilo de la Corte, se me volvia á responder.

14 Sin embargo, yo con algun escrupulo quedaba de que esta respuesta no era mas sincera, que las ternuras cómicas, que acababa de oir á los dos fingidos enamorados. Y me inclinaba bastantemente á pensar, que reciprocamente

gradan á engañarse, y açaso cada uno quedaba satisfecho de que havia engañado al otro. Mucho tiempo há tengo observado, que una de las mas comunes simplezas de los hombres, es tener á los demás por simples. Todos los mentirosos por habito padecen esa simpleza; pues solo en la confianza de la corta capacidad de los oyentes pueden esperar ser creidos, aun quando las mentiras carecen da toda varisimilitud. En la materia, en que estamos, se vé esto claro. En qué puede fundar un hombre la esperanza de ser creido, quando á otro hombre, á quien no debe servicio, ó beneficio alguno, le dice, que le ama finamente, sino en el concepto, que ha hecho, de que el tal es sumamente inadvertido?

los vicios, que he representado como proprios de las Cortes, porque los hombres en todas partes son hombres; pero mucho mas infrequentes, porque son mucho mas infrequentes das ocasiones, y los motivos. Como las Cortes son los Theatros, donde la fortuna principalmente reparte sus favores, ó aflige con sus desdenes, tambien en ellas principalmente la condicion humana influye la embidia, la emulacion, el odio, la detraccion, el embuste, las amistades fingidas, las alevosías verdaderas, los despechos, las desesperaciones, y estros mil desreglados afectos, que á quien, como yo, nada espera, ó solicita en la Corte, no puede menos de ocasionar mucho enfado. Nuestro Señor guarde á V. S. muchos años, &cc.

# CARTA XXVI.

## RESPUESTA AL R.<sup>mo</sup> P. M. Fr. Raymundo Pasqual en asunto de la doctrina de Raymundo Lulio.

I UY Señor mio: Recibí la de V. md. juntamente con el Libro, que la acompañaba, del P. M. Cisterciense Mallorquin, en defensa de su Raymundo Lulio. Y porque V. md. solicíta saber qué siento del Autor, y de la Obra, pasé luego á reconocerle, para que necesité muy poco tiempo; porque la Obra no es larga, y el Autor se explica con claridad, y despejo. Esto es lo primero que de él puedo decir. Y lo segundo, y principal, que si tomára otra mejor causa entre manos, tiene pluma para manejarla tan bien como el que mejor. Mas en defensa de Lulio qué puede hacer el hombre de mas habilidad?

2 En quanto á la Obra, como no instituyo Libro, sino Carta, no pienso seguir al Autor Cisterciense pasò á paso, sino reducir á dos puntos capitales el asunto, porque á dos puntos capitales se reduce la Obra del Cisterciense. El primero es, descartar, como indignos de fé en la materia, los Autores contrarios á Lulio: Y el segundo, ponderar la excelencia del Arte Luliana. Veré, pues, lo primero, con qué justicia se hace sospechosa la fé de aquellos Autores; y lo segundo, examinaré los meritos del Arte Luliana.

3 El primer descartado en esta causa soy yo, por no haver visto el Arte de Lulio, como he consesado yo mismo. Pues qué? No se puede hacer juicio prudente de la utilidad, 6 inutilidad del Arte de Lulio, sin verla, unicamente por el testimonio de Autores graves, y desapasionados que la vieron? La sé humana no tiene lugar en esto, como en otras muchas cosas? Alegué los testimonios de diez Autores, todos graves, todos muy doctos, todos Criticos distinguidos, todos libres de toda sospecha de mala sé, y que hablan del

Arte de Lulio, como testigos de vista. Con muchos menos, y de menos autoridad pronuncia el Tribunal mas recto la sentencia contra el reo en materias gravisimas; y sería la mas estraña impertinencia del mundo acusar á ese Tribunal de injusto, porque no vió por sus ojos el delito.

- 4 Bien conoció la fuerza de este argumento el Autor Cisterciense, y que por consiguiente era menester para eludir su fuerza, tachar los testigos que produzco á mi favor. En esecto lo intenta; pero con inutiles essuerzos, porque todo se reduce á decir, que los Autores, que alego, vieron solo susuperficialmente, y sin hacer el debido examen el Arte de Lulio. Digo, que rodo se reduce á decirlo, porque no dá de ello la mas leve prueba; ni para decirlo tuvo otro motivo, que ser sus deposiciones opuestas á su intento. El lo dixo: pero creo que sin esperanza de que ningun hombre de razon se lo creyese. Porque en efecto, quién le podrá creer, que unos Autores graves, doctos, algunos entre ellos Criticos famosos, y de alta reputacion en la República Literaria procediesen tan imprudentemente, tan temerariamente, que sin el debido examen profiriesen sentencias tan acerbas contra el Arte de Lulio, quales son las que he exhibido en la Carta trece de mi segundo Tomo Epistolar? Así el creerlo, como el decirlo, sería, y es una grave injuria contra el merecido credito de aquellos Autores.
- Conoció muy bien el docto Cisterciense, que el testimonio de Wadingo, atendidas todas las circunstancias, era el que mas perjudicaba á su causa ; porque sobre la opinion de Autor fidelisimo, sincerisimo, docrisimo, que generalmente obtiene en la República literaria, se afiade la notable circunstancia de haver sido Religioso Franciscano, á quien por consiguiente solo la fuerza de la verdad podia impeler á der clararse contra Lulio.
- 6 La fuerza, que al testimonio de Wadingo dá esta cirtumstancia, pretende debilitar el Docto Cisterciense: Pero con qué? Con una reflexion general, y vaga, que vá à Dios, y á dicha, y nada significa. Salga, (dice Disertac.2, num.61) salga, que yá es bora, al Theatró el célebre Analista Wadingo, quien por ser Franciscano se tiene por testigo fue-

252 RESPUESTA A UN DEPENSOR DE LULIO. fuera de tada excepcion, (aqui entra la reflexion vaga que he dicho) como si entre sugetos de una misma profesion no cupieran emulaciones, inadvertencias, preocupaciones, &c.

Esto es hablar, nada mas. Y perdoneme el Docto Cisterciense, si le digo, que la voz emulaciones está aqui muy fuera de su lugar. Por qué capitulo, ó motivo podía Wadingo ser emulo de Lulio ? Floreció éste cerca de tres siglos y medio antes que aquel; y aun mas distantes, que en el tiempo lo estuvieron de toda concurrencia, que pudiese ocasionar emulacion de uno á otro. Qué tenia Wadingo que partir con Lulio? Pudo estorvar éste á aquel, ó disputarle los honores de su Orden? Pudo ponerle algun obice á la grande fama de insigne Escritor, y hombre doctisimo, que tan justamente adquirió en el mundo: ó á otra alguna cosa, capáz de lisonjear el deseo de Wadingo? Añado, que este Escritor fue un Religioso muy exemplar, y por consiguiente muy esento de toda sospecha de emulación, que le hiciese faltar á la verdad. Lei algunos años há su vida impresa al principio de sus Anales, y me acuerdo de haver hallado en ella, que su Religion le encargó la reforma de algunos Conventos, que havian decaído algo de su antigua observancias comision, que en ninguna Orden se dá, sino á sugetos de muy distinguida virtud. Por consiguiente se le hace muy grave injuria en arribuirle una emulacion viciosa, indigna, no solo de un gran Religioso, mas aun de todo hombre honrado. Pero, ó fragilidad humana! A estas extremidades lleva el teson de defender una mala causa.

Mas yá el Cisterciense, dá á conocer bastantemente lo mucho que desconsió de este motivo de recusacion, pues declinando al extremo opuesto, procura figurar á Wadingo favorable en parte á Lulio. Para este efecto, despues de admirar mi inadvertencia, por no haver notado la contradiccion, que hay en Wadingo sobre el asunto, dice, que esta contradiccion está entre las palabras que trasladé de Wadingo, y las que omití, contenidas dentro del mismo pasage, en aquella parte donde interpuse los puntillos; esto es, entre las palabras per tot sæcula latere, y las abstinendum itaque. Yo no sé si tacitamente pretende acusar esta omision mia de falta de buena sé, ó que el Lector, aunque él no lo expresa,

lo entienda asi. En todo caso, por si fuese menester indeme nizarme sobre este articulo, digo, que yo en esto no hicmas, que lo que ordinarisimamente executan los que citan pasages largos de otros Autores; que quando alguna porcion, envuelta en las demás de su contenido, no les hace al caso, por evitar la prolixidad omiten esa porcion, substituyendo por ella los puntillos, para que el Lector entienda, que alli se omite algo del pasage.

9 Quanto á la contradiccion, que el Cisterciense pretende hay en el pasage de Wadingo, digo, que no hallo tal contradiccion. Las palabras omitidas adonde puse los puntillos (que tampoco el Cisterciense las propone integramente; antes tambien, no solo en una, mas aun en dos partes las

trunca), son como se siguen.

- 10 Revelationes certè Scientiarum à Deo fiunt ad Fidei incrementum, vel Ecclesiæ fulcimentum, quæ ab bac non vidimus bucusque prodiisse. Dixerim itaque, nec totam, nec præcipuam aliquam doctrinæ partem d Deo immediate infusam: sed mirabiliter & colitus fortasse, illuminatum intellectum bominis rudis, & litterarum expertis, ut tot & tanta, quæ ejus superabant captum, ampliori & singulari ultrà alios capacitate comprehenderit. Mirum etenim, & supra naturam videtur bominem Idiotam tot & tam varia argumenta tractasse, ac quali quali methodo confinxisse. Certè nec ipse (ut aliqui ei imponunt) aliquando dixit universam suam Scientiam infusam esse; sed Artem dumtaxat generalem sibi Dominum in monte ostendisse, & banc dono spirituali à Deo datam, non quod ipsam Artem immediate Deus dictaverit, sed quod dono quodam spirituali intellectum illuminaverit & excitaverit ad eandem compaginandam: in qua etiam errores irrepere potuisse agnoscit eosdemque bumiliter, ut infra disemus, exponit corrigendos Sacrosanctæ Matris Ecclesiæ censuræ, sed, & ipse eandem baud semel correxit & immutavit. Abstinendum igitur , &c.
- rr Para vér si hay contradiccion en este pasage de Wadingo se ha de distinguir lo primero lo que afirma de lo que duda. Lo que afirma es, que Dios no infundió á Lulio inmediatamente, ni toda su doctrina, ni lo principal de ella. Lo que duda es, si tuvo ilustracion mediata; esto es, si Dios con una luz como generica le ilustró el entendimiento,

RESPUESTA A UN DEFENSOR DE LULIO. de modo, que le hizo capáz de tratar con tal qual método tantos asuntos diferentes, lo que no pudiera hacer sin esa luz un hombre Idiota, qual era Lulio. Digo, que esto lo duda, porque quanto dice sobre este punto, todo vá debaxo de aquel quizá (fortasse). Pero añado, que aunque afirmase lo que duda, ninguna contradiccion havria entre esto, y la desestimacion que antes, y despues de esto muestra hacer de la doctrina de Lulio. La razon es clara, porque esa iluminacion no se extendió á mas, que á darle á Lulio mas capacidad para tratar aquellas materias, que la que el mismo Lulio sin ella, y sin estudio alguno tuviera. Pero ese exceso de capacidad, sobre la de un mero Idiota, basta por ventura para hacer recomendable su doctrina? Es claro que no; porque pudo saber lo que no sabe un mero Idiota, siendo muy poco lo que supo.

12 Lo segundo se ha de distinguir lo que Wadingo dice del Arte de Lulio, de lo que refiere que dixo de ella el mismo Lulio. Lo que él sintió del Arte está explicado en otros pasages, que yo cité. Pero en aquella parte que omití, y á quien substituí los puntillos, solo dice lo que de ella refiere el mismo Lulio, como se vé claro desde aquellas palabras certè nec ipse; y aqui es donde echo menos la buena fé del Cisterciense, que truncando el pasage de Wadingo, dexó fuera aquellas lineas donde se expresa, que lo que en él se dice del Arte de Lulio, que Dios con algun dón especial le iluminó para formarla, es afirmado por el mismo Lulio, y no por Wadingo. Todo lo contrario quiere dár á entender el Cisterciense para salvar la contradiccion en que pretende cayó Wadingo, y desautorizar con esto su Critica.

13 Es cierto, que Lulio dixo, que Dios le iluminó para formar su Arte. Pero estamos obligados ni Wadingo, ni yo á creerlo? No por cierto: asi como no se consideraron obligados á ello muchos hombres sabios, que hablaron con soberano desprecio de dicho Arte. Ni de esto se sigue, que Lulio mintiese, sino que se equivocó, creyendo ser luz divina lo que era produccion de su proprio entendimiento; lo que sucedió varias veces á otros siervos de Dios. Ni aun parece que el mismo Lulio estaba muy satisfecho de esa iluminacion, si es verdad lo que afirma Wadingo, de que cor-

rigió, é inmutó su Arte no una vez sola.

14 Finalmente, todos los que tienen el Arte de Lulio por inutil es preciso nieguen, que para su formacion intervino iluminacion alguna, ni perfecta, ni imperfecta, ni mediata, ni inmediata. Y lo proprio digo de los que, concediendole alguna utilidad, la juzgan menos conducente para las Ciencias, que la Logica de Aristoteles. Ad quid perditio bæc? Para qué una iluminacion, que nada nos mejoró? Y aun extendiendo esta reflexion á toda la doctrina de Lulio, para qué una iluminacion, que nada sirvió hasta ahora á la Iglesia de Dios? Quatro Concilios Generales, y creo que cerca de ciento Provinciales, se celebraron despues de la muerte de Lulio, sin que en ninguno de ellos se hiciese memoria alguna de Lulio, ni de su doctrina.

Igualmente echo menos la buena critica, y la buena fé en otro cargo, que como muy substancial me hace el Docto Cisterciense; y es, no haver leído, y examinado por mí mismo los Autores, que, como Lulistas, ó Panegyristas de Lulio, citaron los dos Apologistas Capuchinos, á quienes yo respondí en la citada Carta. Pero es posible, que me haya hecho este cargo de veras? Apenas puedo creerlo. Porque lo primero sabe muy bien, que esos Autores, sugetos por la mayor parte obscuros, y de ningun nombre, apenas se ha-Ilarán-juntos en Biblioteca alguna del mundo, sino, quando mas, uno aqui, y otro acullá. En mi Biblioteca, y en la de este Colegio, protesto, que ni uno hay de todos ellos. Puede ser que en Mallorca haya esa gran provision, que yo en ninguna manera embidio, ó embidiaré á los Mallorquines. hasta tanto que véa, que ellos sacan del estudio de Lulio los grandes provechos, que prometen á todo el mundo.

Lo segundo: Si los dos Capuchinos Apologistas de Lulio no leyeron esos libros, pues ellos mismos confiesan, que no hicieron mas que trasladar el catalogo de ellos, que hallaron en Ibo Zalzinger; como se me puede imponer á mí sino por modo de chanza esa obligacion? Si ellos, sin leer esos libros, en fé del testimonio de sus Autores se metieron á Apologistas de Lulio; por qué yo sin kerlos no podré declararme contra Lulio? Quando, digan ellos lo que quisieren, me sobran fundamentos para combatir á todo Lulista,

- 256 RESPUESTA A UN DEFENSOR DE LULIO.

  los que se pueden vér en mi citada Carta, y á los quales, ni han respondido los dos Capuchinos, ni ahora responde el Padre Cisterciense, ni podrá responder algun otro, porque son ineluctables.
- 17 Vuelvo á decir, que no es posible, que de veras me haya hecho este cargo el Padre Cisterciense. No ignora él la general desestimacion, que padecen los Autores Lulistas en todas partes, á excepcion de Mallorca; y esto es lo que mata á los Mallorquines. Siendo asi, cómo pudo pensar él, ni nadie, que hay toda la máquina de Autores Lulistas, que componen el largo catalogo de Zalzinger, ni el diezmo de ellos en Oviedo, ni en Ciudad alguna de España? Y qué? No teniendolos á mano los buscaria yo por las Naciones, los compraria, y me quebraria la cabeza en leer tanto legajo? Mucho menos bastaba para que me tuviesen por el hombre mas extravagante del mundo, y especialmente no necesitando para cosa alguna ese gasto, ni esa fatiga, pues para rebatir á los Lulistas no es menester, ni uno, ni otro.
- 18 Toda esa coleccion de Autores, en la forma misma que la proponen los dos Padres Capuchinos, está tan llena de nulidades, que bien lexos de persuadir lo que ellos intentan, conduce á creer lo contrario; ó por lo menos no resulta de tanto Autor media dracma de peso de autoridad á favor de Lulio. Muchas de esas nulidades propuse en la citada Carta, desde el numero 38, hasta el 64, y solo de dos se hace cargo el Docto Cisterciense para responder, aunque efectivamente no responde; en las demás no toca: recopilarélas aqui, añadiendo alguna mas á las que alli expuse.
- 19 Lo primero los Padres Capuchinos no vieron esos Autores, sino con los ojos de Ibo Zalzinger, que verisimilmente no estarian muy limpios de toda niebla, siendo Lulista apasionadisimo. Esto lo confiesan ellos mismos á la pagina 31, donde dicen, que el catalogo, que acaban de hacer, es extracto del Docto Ibo Zalzinger: Con que se puede decir, que todos esos testigos en alguna manera se reducen á uno.
- 11 Lo segundo, la qualidad de extracto es nuevo capitulo de nulidad, quando el extracto se hace por la parte interesada. Muy raro pleyto dexaria de ganar el litigante, si

la sentencia se diese por el extracto que él mismo hiciese de los Autos.

- 21 Lo tercero, de los mismos Autores citados, muchos, 6 los mas son declarados Lulistas. De lo que alega contra esta nulidad el Padre Cisterciense hablarémos mas abaxo.
- 22 Lo quarto, muchos de los citados son Mallorquines. Otro capitulo de recusacion por la bien fundada sospecha de pasion por su Compatriota Lulio.
- 23 Lo quinto, las alabanzas excesivas, y verdaderamente intolerables, que algunos de los Autores alegados dán á Lulio, muestran claramente, que escribieron inducidos de una pasion ciega. Quién podrá sufrir á Adrian Turnebo haver dicho, que el Libro de la Theología Natural de Raymundo Sabunde, que contiene la práctica del Arte magna de Raymundo Lulio, es la quinta esencia de Santo Thomas: mucho menos sabiendo, que Turnebo, aunque doctisimo Humanista, ni una pizca tuvo de Theologo? El Medico Aubrillama á Lulio Maestro de la Sabiduría, Principe de la Inteligencia. En una declaracion de ciertos Doctores, que dicen tienen los Mallorquines, se pronuncia, que el Arte de Lulio, no solo es buena, y util, mas necesaria para mantener la Fé Catholica. La voz necesaria, quando no se restringe, se entiende de necesidad propriè & simpliciter, tal como saben Gramaticos, y Logicos. Santo Dios! Qué la Fé Catholica dará consigo en el suelo, si no la sostiene el Arte de Lulio? El señor Jacobo dice, que quien está en el centro del Arte de Lulio vé todas las cosas con perfeccion, y que muy facilmente puede estudiar todas las Ciencias. Christoval Suarez de Figueroa atribuye al Maestro Fr. Luis de Leon el dicho, tres Sabios buvo en el mundo, Adán, Salomón, y Raymundo, que es lo mismo que decir, que estos tres fueron Sabios con eminencia sobre todos los demás.
- 24 Pretende satisfacer á este cargo el Docto Cisterciense, diciendo, que esos elogios no se han de entender con el
  rigor que yo quiero, sino con las explicaciones, que él les
  dá. Pero yo no quiero que se entiendan sino segun el sentido obvio, y natural, que presenta la letra, y por el qual
  se califica la verdad, ó falsedad de las sentencias; pues con
  explicaciones voluntarias no hay desatino que no se puedaTom.III. de Cartas.

  R tras-

- 258 RESPUESTA A UN DEFENSOR DE LULIO. trasmutar en verdad; ni verdad, que no se pueda trasmutar en desatino.
- 25 Lo sexto, de una gran parte de los Aprobantes de Lulio, que se alegan, no se especifica la cita. Setenta y seis he contado de estos, entre quienes de quarenta y nueve, 6 eincuenta, ni aun se nombra el Libro, ú Obra en que manifestaron su dictamen. Del resto se nombra el Libro, pero sin expresar el capitulo, disertacion, seccion, articulo, pagina, &c.
- 26 Lo septimo, de los que tienen especificada la cita muy raro habla sobre el punto questionado; esto es, la importancia, ó inutilidad del Arte de Lulio. Unos le califican de Santo, y Martyr, sin meterse en la doctrina. Otros meramente le defienden de errores contra la Fé. Otros en general le califican de ingenioso, y sabio. Otros, aun sobre estos capitulos, suspenden el dictamen. Nada de eso se disputa, sí solo de si el Arte de Lulio es util, ó inutil.
- 27 Lo octavo, algunos de los Autores, que se alegan á favor de Lulio, son testigos contra producentem. Tales son Wadingo, Don Nicolas Antonio, y los Jesuitas de Amberes.
- 28 Lo nono, hay en el catalogo muchos Autores obscuros, y de ningun nombre, aunque los Apologistas tal vez suplen esta falta con sus gratuitos elogios. Y adonde no lo hicieron los dos Capuchinos, v. gr. con el Medico Aubri, suple el Maestro Cisterciense. Y qué nos dice el Medico Aubri? Lo que basta, para que al Medico Aubri no creamos cosa alguna. Dice en la Disertacion 3, num.22, que este. Medico se gloriaba de saber el secreto de la Medicina universal, y verdadera para toda suerte de enfermedades las mas desesperadas. Y en el numero 81, que él mismo publicaba, que sabía la Crisopeya, ó Arte de convertir los demás metales en oro. Apenas hay hombre cuerdo, que ignore, qué juicio se debe hacer de Autor, que se atribuye estos grandes secretos. Lo mejor es, que haviendo dicho esto en el numero 81, en el 82 dice: Los verdaderos Filosofos prácticos guardan para sí estos secretos; y para mí es prueba constante, que mienten los que funfarrones se jactan de ellos. Raro olvido, y rara contradiccion de un numero á otro inmediato; sino es que un Lulista, respecto de otro Lulista, tenga pri-

vilegio para ser creido, aun quando para no creerle haya el motivo que basta para no creer á todos los demás. Lo que alega á favor del Medico Aubri, que cita las personas, que curaba, sus nombres, y lugares de su habitacion, exhibiendo las cartas de gratulacion por las curas de los que le havian consultado, nada prueba. Podria hacer muy bien todo esto, aunque de ciento que le consultasen matase los ochenta, pues estos no havian de resucitar á acusarle de los homicidios; y los que sanaban, creían que le debian la salud, aunque esta fuese mera obra de la naturaleza, como sucede ordinarisimamente respecto de otros Medicos.

- 29 Lo decimo, sin razon se cuentan, como Autores aprobantes de la doctrina de Lulio (para completar el numero designado), once Reyes, que dieron Privilegios á la Universidad de Mallorca. Quién hasta ahora ha pensado. que dár Privilegios á una Universidad sea aprobar todas las doctrinas, que en ella se enseñan? De ese modo se aprobarian simul & semel doctrinas opuestas, y encontradas; siendo cierto, que es comunisimo enseñar en la misma Universidad doctrinas, que pugnen in veritate & falsitate, v. gr. Hay in Divinis distinction formal ex natura rei. No bay in Divinis distincion formal ex natura rei. Aun si en la Universidad de Mallorca no se enseñase otra doctrina, que la de Lulio, vaya, que los Privilegios de los Reyes se pudiesen interpretar tacita aprobacion de esa doctrina; pero ésta, á lo que entiendo, solo tiene una Cathedra destinada á su enseñanza, y hay otras muchas, en las quales para nada se acuerdan de Lulio.
- 30 Finalmente, por qué se han de contar como aprobantes del Arte de Lulio los nueve Religiosos, quatro Dominicanos, y cinco Franciscanos, que haviendo de orden del Cardenal Alamano examinado la doctrina de Lulio, la dieron por Catholica? Es por ventura esa la question? Nada menos. Lo que se disputa solo es, si el Arte de Lulio es util, ó inutil. Añado, que la declaración del Catholicismo de Lulio, que tanto se ostenta, hecha por aquellos nueve Religiosos, solo cayó sobre tres proposiciones suyas, que se examinaron á ruego de algunos amigos, y parientes del mismo Lulio.
  - Expurgado de este modo aquel gran catalogo; que R 2 pro-

- produxo Ibo Zalzinger, no se hallan en él sino siete pasages copiados, que favorezcan á Lulio en el punto questionado. De estos los tres solo se pueden verificar en Mallorca: y que sé yo si alli se pueden verificar? Otro es de Euvaldo Vogelio, á quien nunca oí nombrar. Citase éste en un libro, intitulado de Lapidis Physici conditionibus. Si es, como suena, á favor de la Piedra Filosoful, qué aprecio merece su testimonio? Añado, que no se especifica, ni capitulo, ni pagina, &c. Otro es el que solo se nombra Señor Jacobo, á quien tampoco conozco. Este es el que dixo el insigne desatino de que quien está en el centro del Arte de Lulio vé todas las cosas con perfeccion.
- 32 Los dos restantes son el Padre Athanasio Kircher, y el Padre Sebastian Izquierdo, Autores conocidos, y el uno muy famoso. Pero la aprobacion, que estos dán al Arte de Lulio, es tan limitada, tan diminuta, que bien lexos de probar, que su Autor fue ilustrado para formarla, prueba lo contrario; pues el primero solo califica la idéa en general. Y el segundo tacha la Arte de defectuosa por cinco capitulos substanciales, como se puede vér en su Pharus Scientiarum, disput. 23, quæst. 4, num. 43. Con que bien echada la cuenta, lo que resulta es, que los Apologistas de Lulio no presentan sino dos Autores conocidos, y no recusables, que aprueban su Arte muy diminutamente (y aun el Padre Izquierdo se puede decir que la reprueba), haviendo yo presentado diez, todos conocidos, y famosos, que absolutamente la condenan como inutil.
- 33 Vuelvo ahora al articulo, que quedó suspenso arriba, de lo que alega el Docto Cisterciense contra la recusacion, que hice del testimonio de los Autores Lulistas á favor de Lulio. "Alega lo primero, que los Lulistas, aunque es notoria la inclinacion á su Maestro, son hombres como los demás, y no son de otra casta sus entendimientos; y no parece verisimil, que sugetos de tan diferentes Naciones, y sestados, que yá desde la muerte del B. Raymundo han seguido, y abrazado su doctrina, huviesen procedido tan sengañados, que ninguno huviese reparado la futilidad, sy trampantojo de su Arte; y esto mucho mas, quando por su estado, profesion, empleos, y circunstancias deben

priendo en ellos algun vinculo, ó motivo, como sucede en plos que frequentan la Escuela comun, en orden á los Maestros de ella, para abrazar la doctrina de Lulio."

34 Todo esto no es mas que una neblina, que á dos so: plos se desvanece. Un exemplito lo hará todo. Demos que á una Comunidad Religiosa, ó á una Religion entera (como ha sucedido varias veces) le dispute un Prelado Eclesiastico algun Privilegio, ó prerrogativa, cuyo derecho aseguran todos los individuos de aquella Religion, Para que el Prelado no pueda legalmente recusar su testimonio, valdrá alegar, que son hombres como los demás, y que por su estado, profesion, empleos, y circunstancias deben reputarse por hombres de razon, é ingenuidad ? Quién lo dirá? Ni vale la excepcion, que aqui son todos de un estado, y los Lulistas de diferentes; porque la comunidad de estado, por tanto induce el motivo de recusacion, en quanto induce la comunidad de interés ; con que siempre que haya comunidad de interés, entra el motivo de recusacion. Esta comunidad de interés la hay en todos los Lulistas, porque todos son interesados en que el mundo no tenga la doctrina que siguen por errada, ó por inutil. Asi no hace al caso el que no los ligue aquel vinculo, o motivo de respeto, que interviene en los que frequentan la escuela comun en orden á los Maestros de ella. Qué importa eso, si los liga otro vinculo mas fuertei que es el del interés, 6 amor proprio?

35 Lo de que ninguno de los que han seguido, y abrazado la doctrina de Lulio reparó la futilidad de su Arte, se dice muy voluntariamente. Consta de muchos, que en la Religion de San Francisco se dieron con gran teson al estudio del Arte de Lulio; y aunque encaprichados por algun tiempo de ella, conociendo despues su inutilidad, la abandonaron. Y el que hayan sido muchos, y muchisimos los que en la Religion Serafica se dieron con ardor á ese estudio, se lo persuadirá qualquiera que sepa, que en dicha Religion fue la opinion reynante, que Lulio escribió su Arte ilustrado superiormente para este fin. Supongo, que algunos pocos llevaron adelante su capricho. Bien puede conjeturarse, que parte de estos lo harian por evitar el rubor de confesar, que . Tom. III. de Cartas. R 3 has262 Respuesta a un Defensor de Lulio.

hasta entonces havian procedido engañados, pasion harto comun en nuestra fragilidad. Otros persistirian por error. Pero ni la persuasion de estos, ni unidas con ella, yá la confraternidad considerada en Raymundo Lulio, yá su predicada iluminacion, fueron capaces de hacer doblar la Religion Serafica ácia el estudio de este Tercero de su Orden. Lo qual sin duda pendió de haver advertido, que los mas adictos al Arte de Lulio no adelamaban mas en alguna Ciencia (créo, que ni tanto), que los que seguian el camino trillado de la Logica de Aristoteles.

yerdad vá el Docto Cisterciense en decir, que ninguno de los que siguieron la doctrina de Lulio reparó en la inutilidad de su Arte. No solo hieieron esto varios panticulares, mas aun Universidades enteras. Los dos Capuchinos, Apologistas de Lulio, nos testifican en su Apología, que huvo un tiempo Escuela pública de la doctrina de Lulio en las tres Universidades de París, Barcelona, y Valencia. Hayla el dia de hoy en alguna de ellas? No por cierto. Luego tres Universidades enteras, despues de oída, y entendêda la doctrina de Lulio, la abandonaron. Y esta es la pretendida constancia de los instruidos en esa doctrina?

37' El simil con que el Docto Cisterciense pretende confirmar, que no es recusable el testimonio de los Sectarios de Lulio à favor de su doctrina, es enteramente futil. Si valiera, dice, contra los Lulistus este repuro, no valiera á favor de Santo Thomas de Aquino el testimonio de ningun Thomista, &c. En honor de Santo Thomas hay elogios indisputables, como que fue un gran Santo, y que fue un Santo Doctisimo. En elogios, que nadie le disputa, cesa todo motivo de recusar el testimonio. En orden á su doctrina hay cosas que se disputan, y pueden disputarse; v.g. si tal sentencia, ú opinion suya es verdadera, ó falsa. Y en orden á esto es recusable el testimonio de los Thomistas por los que siguen Escuela, ú opinion contraria. Y este es el caso en que estamos respecto de Lulio. Lo que se afiade del testimonio de los Apostoles, y de los Christianos á favor de la doctrina de Christo es muy fuera del caso; pues ese testimonio es irrecusable, no por la razon unica de ser los que le dán Discipulos de tal Escuela (aunque de parte de los Apostoles, podria serlo, no por la generalidad de Discipulos, sí por las especiales circunstancias de tales Discipulos); sino por las razones invencibles con que apoyan la verdad de su doctrina.

- 38 Tampoco vale cosa la reflexion de que solo los Lulistas pueden dár testimonio seguro del valor de la doctrina de Lulio, por ser los unicos, que con una singular aplicacion la han examinado. Lo uno, porque tambien los Thomistas, con mucho mayor aplicacion (por lo comun) que los de otras Escuelas, procuraron profundizar la doctrina de su Gefe, sin que por eso se creyese Escoto obligado á ceder á su testimonio, en orden á varias sentencias de Santo Thomas. Lo segundo, porque es increible, que haviendo havido Escuela pública de la doctrina Luliana en las tres Universidades de París, Valencia, y Barcelona, no flores ciesen en ellas algunos sugetos, que penetrasen bien la doctrina de Lulio. Luego haviendola abandonado aquellas tres Universidades, huvo en ellas sugetos, que haviendola examinado bien, dieron de ella un mal informe. De otro modo sería una inconstancia muy torpe la de aquellas Universidades.
- 30 Y antes de pasar adelante, no puedo menos de decir algo de una exclamacion muy intempestiva, que hace el Docto Cisterciense, sobre que yo dixe, que citar los Lulistas á favor de Lulio, es lo mismo que si á favor de la Astrología Judiciaria se alegasen los que la profesan: á favor de la Cabala los Cabalistas: y á favor de la Piedra Filosofal los que están infatuados de esta simpleza. Dice, que esta clausula mia escandaliza. A quién? Será á los Lulistas, porque el cotejo les duele. Y ni el cotejo debiera dolerles, si le entendiesen. Un simil no debe tomarse, sino por aquella parte en que se hace la comparacion. En el que yo he propuesto ao comparó las Artes de la Judiciaria, Cabala, y Crysopeya con la Arte Luliana; si solo la fuerza, ó valor, que tiene el testimonio de los profesores de aquellas, con el valor del testimonio de los profesores de ésta á favor de ella. Tomado de este modo (que es como se debe tomar, y como mani-Gesta la misma letra), el simil es exactisimo; y lo sería aun

Respuesta a un Defensor de Lulio. quando la Arte Luliana suese excelentisima, y disparatadas las otras tres; porque su verdad se reduce á la regla general de que nadie es testigo legitimo en causa propria. Supongamos que concurren dos litigantes à un Tribunal: uno, cuya pretension es justa; otro desnudo de todo derecho. Cada uno dice, que tiene justicia. A la verdad la tiene Pedro, y no Pablo. Pero en quanto al testimonio, que cada uno dá de de ella, ván iguales. Esto es, no debe hacer mas fuerza el de Pedro á favor suyo, que el de Pablo á su favor; porque la regla general de no deber ser nadie admitido como testigo en causa propria, igualmente comprehende á los dos. Verdaderamente es cosa admirable, que un Padre Maestro Lulista, que está con su Arte de Lulio continuamente manejando combinaciones, no haya entendido la que yo hago en tequella clausula, estando tan clara; esto es, que en ella no se combina Arte con Arte, sino testimonio con testimonio.

- 40 Asi, perdoneme el Padre Maestro si le digo, que aquella melindrosa exclamacion, que despues de decir, qué se juzga tan honrado por Lulista, como vo por lo que soy, hace por estas palabras: I abora (ay miserable de mí!) me véo contado en la clase de los Astrologos Judiciarios, cuya profesion en gran parte está condenada: de los Cabalistas, que no son de mejor tutante ; y de los Alebimistas ; &v. digo ; que esa melindrosa exclamacion es muy intempestiva. Alientese el Padre Maestro: Quiescat von tua à ploratu. & oculi tui d lacrymis; que no le ponen por ahora en esa clase, por lo que llevo dicho.

' 41' Pero doy que le pusieran. Pues qué? Esa es una cosa nunca vista, ni oída? Pensaba yo, que los Lulistas yá tenian hechos callos, 6 por lo menos los tenia el Padre Maestro para semejantes invectivas. No levó en mi Carta lo del Padre Mariana, que dice, que las doctrinas de Lulio mas parecen deslumbramientos, y trampantojos con que la vista se engaña, y deslumbra, burla, y escarnio de las Ciencias, que verdaderas Artes, y Ciencia? No leyó asimismo lo que dice el Marqués de San Aubin, que la Logica de Raymundo no es mas que una gerigonza, una colocacion de voces en un orden arbitrario, que nada tiene de real? No levó lo del sabio Modenés Ludovico Antonio Muratori, que en el Arte de Lulio 4

. rc-

reconoce no sé qué espiritu de fanatismo, y que no bay en ella cosa que exceda á qualquiera vulgar ingenio? No leyó lo de nuestro sapientisimo critico Don Juan de Mabillon, que en orden á la inutilidad hace el paralelo, que ahora tanto le escandaliza, del Arte de Lulio con la Astrología Judiciaria, y la Piedra Filosofal? Me parece que esto se vé claro en aquellas palabras suyas: Con mas fuerte razon se debe exceptuar (de los estudios de los Monges) la Arte Chymica, la Piedra Filosofal, la Arte de Raymundo Lulio, que de nada zirve, la Astrología Judiciaria, la Chiromancia, Ec. Pues haviendo leído todo esto, y mucho mas, que al proposito hay en la citada Carta; para qué son ahora esos melindres, y espavientos?

42 De todo lo que he escrito en aquella Carta, y en parte de lo que apunto en esta, consta sobradamente, que en el argumento ub auctoritate estoy muy superior à los Lulistas. Y no me basta esto para fixar mi dictamen, sin ser necesario Examinar el Arte de Lulio? Sin duda. Por ventura, para hacer juicio prudente de que son Artes vanas la Judiciaria, la Chiromancia, la Chrysopeya es necesario revolver los libros, que tratan de esas Artes ? No basta para esto saber, que ese es el concepto , que de ellas hacen muchos hombres sabios, y que varisimos sugetos de sobresaliente fama, y sabiduría las apadrinan? Pues ese es el caso en que estamos respecto de Lulio. Yo produzco contra ella diez sabios muy conocidos en el Orbe Literario. Produzco el testimonio de tres Uniwersidades, que despues de oída, y examinada la doctrina de Lulio, la desterraron. Produzco el comun, y general concepto, que de ella se hace en la Religion de San Francisco; la qual, sin embargo de mirar á Lulio como hijo suyo, no la admitió en sus Escuelas, lo que viene á ser una tácita, ó virtual reprobacion de ella. Por lo menos se sigue, que no miran esa doctrina como derivada de especial iluminacion; pues en ese caso debieran preferirla á la del Sutil Escoto; y quando no eso, darle siquiera parte en sus Escuelas, teniendo en cada Colegio un Lector, que la enseñase. Qué hay de parte de Lulio contra el grave peso de tanta autoridad? Lo que se dixo arriba, que todo casi es nada.

43 A tanta autoridad he agregado tambien una fuerti-

sima razon, tomada de lo poco que han adelantado los Lulistas en las Ciencias con toda su decantada Arte, y doctrina de Lulio. Dice el Docto Cisterciense (Disertac. 3, num. 7.), que por medio del Arte (de Lulio.) sabido, puede qualquiera con mayor brevedad, y facilidad de la acostumbrada perficios parse en cada Ciencia. Si esto fuese verdad nos mostrarian los Lulistas dentro de su gremio algunos gigantes de enormisima estatura en todas, ó en muchas ciencias, de modo, que podriamos decir de ellos todos los de las demás Escuelas lo que dixeron los Exploradores Israelitas de los habitadores de la Tierra de Promision: Ibi vidimus monstra quedan filigrum Enac de genere giganteo, quibus comporați quasi locustæ videbamur (Num. 13.). Pero bien lexos de eso, es tan claro como la luz del mediodia, que no bay dentro de la clase de los Lulistas hombre alguno tan grande en ninguna Ciencia, que en la misma no podamos señalar muchos, sin comparacion, mayores de los que siguen otras Escuelas.

44 Este es un argumento terrible contra los Lulistas, y contra su decantada facilidad, y brevedad, que la doctrina de Lulio presta para adelantarse en las Ciencias. De modo, que miradas las cosas á esta luz (y es como deben miraran). lo que naturalmente se sigue es, que la doctrina Luliana, en vez de facilitar, estorva, ó dificulta la perfeccion de las Ciencias. Digo, que este es un argumento á que no responderán jamás los Lulistas. Yo le propuse en la citada Carta. Alli le levó el Docto Cisterciense; y haviendo tenido bastante tiempo para buscar la solucion, no pudo dár con ella, aunque lo intentó; porque lo que dice al asunto en la Disers tacion 2, desde el numero 11 al 17, solo descubre la inutilidad de sus conatos para responder. En los numeros 12, y 13 se divierte en unas generalidades, que ni dicen cosa, ni son del caso; y en los 14, y 15, donde se esfuerza á dár alguna satisfaccion, clarisimamente muestra, que ninguna tiene que dár.

45 Todo lo que dice en el numero 14 es lo que se sigue: Esto supuesto (lo que supone son las generalidades expresadas) digo, que bacerse un bombre grande en estas facultades (Theología, Jurisprudencia, &cc.) depende de la aplicación á ellas; y como puedan baver dexado los Lulistas de aplicarse á algunas,

bien pueden dexar de ser grandes en estas, sin que por eso dexe de ser muy conducente el Arte para todas. To confieso, que de los que be visto, los mas se ban aplicado determinadamente mas a una facultad que à las otras; y los que a muchas, ó todas se ban estendido, lo ban becho con gran brevedad; pero me duelo, que de muchos no se encuentran algunas de sus Obras para baser vér su adelantamiento. Decirnos esto es mas que decir nada?

Por una parte quiere dár á entender, que si los Lulistas no han hecho progresos considerables en las Ciencias pendió de la falta de aplicacion á ellas. Esto es totalmente increible, si ellos están persuadidos á lo que nos quieren persuadir, de que su Arte facilità mucho el adelantamiento, y aun la perfeccion en las Ciencias: Se aplican á ellas infinitos, que con gran dificultad, y trabajo pueden ascender á alguna altura; y solo los Lulistas, que con mucha facilidad pueden colocarse en la cumbre, se estan ociosos en el llano? Por otra parte dice, que los mas que ha visto, se han aplicado mas á una facultad que á las otras; y los que á muchas, ó todas, las han logrado con brevedad. Pues bien. O en alguna determinada, ó en muchas, ó en todas, muestrenos algun Lulista, 6 de su tiempo, 6 de los tiempos, y siglos anteriores, que sea comparable à los muchos de otras Escuelas, que le mostraremos eminentisimos en qualquiera Ciencia que se quiera designar. Y concluye con que se duele, que de muchos no se encuentren algunas de sus Obras para bacer vér su adelantamiento. Por la cuenta, no solo no se encuentran de muchos, mas de ninguno se encuentran; y si se encuentran de algunos, digannos quáles. Valgame Dios! Qué gente tan dexada son los Lulistas! Son pocos los que se aplican á las Ciencias: y de esos pocos dexan sepultados los preciosos monumentos por donde havian de dár á conocer al mundo lo mucho que adelantaron en ellas.

47 El num. 15 empieza asi : Tambien confieso ingenuamente, que los Lulistas, en quanto tengo noticia, no ban descado tantos, y tan grandes volumenes como muchisimos Autores de la Escuela comun; pero bien sabe el Padre Maestro, que en esto no consiste el ser un bombre grande en la Ciencia, sino en que lo mucho, ó poco que escribe esté fundado en sólida 268 RESPUESTA À UN DEFENSOR DE LULIO. doctrina, y proceda cientificamente; esto es, por demostracion en lo que trata.

48 Yo no me meto, ni hablo palabra de si los volumenes escritos por los Lulistas son muchos, ó pocos, grandes, ó chicos. Lo que he dicho, y digo es, que con muchos, ó pocos, grandes, ó chicos, nos señalen los Lulistas respecto de qualquiera Ciencia, escogiendo la que quisieren, alguno de los suyos tan famoso en el Orbe literario, como muchos que les señalarémos de otras Escuelas, respecto de esa misma Ciencia. A esto se debe satisfacer. Todo lo demás es andar arriba, y abaxo buscando mosquitos para presentarlos á

-quien busca faysanes.

49 Pero vaya: quiero estrecharme á los terminos en que se pone mi contrario, y atacarle dentro de las lineas en que procura atrincherarse. Digo que convengo en que un solo libro pequeño, en que el Autor proceda por demostraciones sobre materia en que los demás no pasaron de probabilidades, basta para constituirle grande, y grandisimo. Pero hay algun Lulista que llegase à esto? Si mostraren al mundo no mas que un pequeño quaderno compuesto por algun Lulista en la forma dicha, convendré en que es mas sabio, que Santo Thomas. En efecto, los elementos de Euclides, que componen un pequeño libro, pero todo demostrativo, hicieron el nombre de su Autor inmortal en el mundo. Menos papel ocupan los Logaritmos del Escocés Juan Nepero, que floreció en el siglo pasado; con todo bastaron para que por ellos se dixese Sapientieres sumus Antiquis, Lo dicho dicho. Parezca el mas pequeño libro de algun Luilista, que proceda por demostraciones en materia en que los demás no arribaron á mas que á argumentos probables, y estamos compuestos. Pero estas son baladronadas, como las del Medico Aubri, imitador en ellas de Helmoncio, de quien sue Sectario, que ofrecia curar á todos, y de todo por medio de su Alkaest, o remedio universal; constando por otra parte de su misma confesion, que no acertó á curarse á sí mismo, ni á su muger, ni á una hija suya. Vease el tercer Tomo del Theatro Critico, Disc. 2, num. 34, donde de paso noto una rara equivocacion (si no fue ignorancia) del Cisterciense, que á la pagina 114 toma por lo mismo

el Archeo, que la Medicina universal. Archeo en el Idioma Helmonciano no significa el remedio de las enfermedades, antes bien la causa de ellas. No sé cómo pudo ignorar esto, si levó el libro del Medico Aubri.

50 En el numero siguiente, prosiguiendo en el empeño de responder á mi argumento, me acusa de incauto en haver improperado á los Lulistas Españoles el ser tan desconocidos, que no hizo memoria de ellos Don Nicolas Antonio en su Biblioteca, y para el desengaño me remite al Tomo segundo de su Biblioteca antigua, lib.o, cap.3, donde dice hace honorifica mencion de muchos Lulistas Españoles. Respondo, que no dixe tal generalmente, ó en comun de los Lulistas Españoles, sí solo de dos, Lobet, y Montalvo. Vease mi citada Carta, num. 37. De Lobet yá confiesa el Cisterciense, que no hace memoria Don Nicolas Antonio. De Montalvo dice, que este es nombre, no de la persona, sino de su patria: que su apellido era Dagui; pero yo busqué con todo cuidado este apellido en los indices de apellidos de los Autores, asi de la Biblioteca antigua, como de la nueva, y protesto, que no le hallé. Con que creo que en esto se equivocó el Cisterciense, como en otros muchisimos puntos.

.51 Lo de que en el lugar que este me cita del segundo Tomo de la Biblioteca antigua hace Don Nicolas Antonio mencion bonorifica de muchos Lulistas Españoles, es verdad en quanto al substantivo de mencion, pero no en orden al adjetivo de bonorifica. Hace el Bibliotecario en aquel lugar enumeracion de algunos Autores, que escribieron sobre el Arte de Lulio; pero es enumeracion simple, sin una palabra que suene á aprobacion, ó reprobacion, elogio, ó vituperio de ninguno de ellos. Y asi la bonorificencia la pone el Apologista Cisterciense de su casa. Pero una particularidad, que no es para omitir, noto en aquel catalogo; y es, que en él están comprehendidos como Lulistas Juan Enrico Alstedio, Enrico Cornelio Agripa, y Jordán Bruno. De los quales, el primero está condenado en el Expurgatorio de España por Herege entre los de primera clase. El segundo, puesto en la misma clase, asi en el Expurgatorio de España, como en el Indice Romano, hecho de orden del Concilio

Tridentino. Y sobre el tercero vease Moreri, verbo Brunus (Jordanus), donde se hallará, que este mal hombre atacó las verdades mas constantes de nuestra Santa Fé; y que so dice, que por impio fue quemado en Roma el año de 1600. No hace memoria de su persona, ni de sus Escritos nuestro Expurgatorio. No tendrian acá noticia de ella, ni de ellos; lo que ha sucedido respecto de otros muchos Hereges.

que estoy. Es el caso, que los Lulistas pretenden, que nadie escribió con mas luz que su Gefe para persuadir las verdades Catholicas; y parece que no fue muy eficáz en orden á ese fin la pluma de Lulio, pues á tres amantes de sus principios no pudo con ella arrancar de sus errores. Yo no sé si con buen derecho pretendió salvar de igual nota á Raymundo de Sabunde, cuya Theología Natural al contrario pretendia yo estár condenada en nuestro Expurgatorio; porque en su segundo Tomo, pag. 176, col. 2, se leen estas palabrass RAYMUNDUS DE SABUNDE, ejus Theologia Naturalis, seu liber creaturarum de bomine, & natura ejus, à Raymundo de Sabunde ante duo sæcula conscriptus, nunc autem latino stylo oblatus à Joanne Amos Comemo. Amstelodami apud Petrum Vandemberg.

13 Pretende, dígo, el P. Cisterciense, que por estas palabras no se condena absolutamente el libro de Raymundo de Sabunde, sí solo la edicion que de él hizo en Amsterdán Juan Amos Comenio; pero á mí me parece lo contrario. Lo primero, porque la letra expresa claramente, que se condena aquel mismisimo libro, que dos siglos antes havia escrito Raymundo de Sabunde, de Raymundo de Sabunde ante duo secula conscriptus: luego no solo la edicion que dos siglos despues se hizo en Amsterdán. Lo segundo, porque á Juan. Amos Comenio no se le atribuye alguna alteracion de la substancia de aquel libro, sí solo haverle impreso puesto en la lengua Latina. Lo tercero, porque en la Regla 13 del Expurgatorio se declara, que los libros probibidos en una impresion quedan probibidos de otra qualquiera, mientras no constare de la correccion.

54 Lo que alega el Cisterciense, que vió ese libro en tal, 6 tal Librería, no hace fuerza, pues pudo introducirse en

ella con ignorancia invencible de la prohibicion; porque quién hay que aunque haya repasado todo el Expurgatorio diez veces, retenga en la memoria todos los libros, que en él se prohiben? Y finalmente, aunque le concedamos graciosamente haver librado de la Inquisicion á Sabunde, aí le quedan otros tres Lulistas, con quienes no podrá exercer la misma obra de caridad.

- Pero volviendo á la acusacion, que me intenta, sobre haver dicho yo, que los Lulistas Españoles son tan obscuros, 6 tan de ningun nombre, que no hace memoria de ellos Don Nicolas Antonio, no solo me quexo de la injusticia que me hace en atribuirme á que dixe de los Lulistas Españoles indefinidamente, lo que expresamente particularicé á dos, Montalvo, y Lobet; mas tambien de que esta acusacion en el lugar donde la introduce es totalmente importuna. Lo que alli questionamos es, si entre los Lulistas huvo algunos tan eminentes en las Ciencias, como muchos de la Escuela comun, que fueron insignes en ellas. Qué hace al caso para esto el decir, que los Lulistas Españoles no son tan despreciables, que no haga Don Nicolas Antonio memoria de nueve de ellos? No hay medio, y aun grandisima latitud entre no ser Autores totalmente despreciables, 6 arrinconados, y ser famosos en el Orbe literario? Pero este es un ordinarisimo recurso del Cisterciense, quando se vé apretado, divertir la conversacion à alguna frusleria inconducente. A. cuyo fin nos introduxo tambien en su Libro tantos elogios. que dan los Lulistas, no solo á Lulio, mas tambien unos á otros, como si no supiesemos lo mucho que estos Señores procuran honrarse reciprocamente.
- 56 Lo mejor es, que pecando él tanto por el lado de gastar muchisimo papel en lo que nada hace al caso de la question, quiera imputarme á mí este vicio. Sobre lo qual será bien ponderar un graciosisimo pasage suyo.
- 57 Havia yo, en el num.44 de mi citada Carta, notado de no merecido un elogio, que, segun refieren los dos Apologistas Capuchinos, dieron ciertos Doctores de París á la Arte de Lulio, diciendo, que era, no solo buena, y util, mas aun necesaria para defender la Fé Catbolica. Opuse á esto, que la voz necesario, quando no se restringe, se entiende

RESPUESTA A UN DEFENSOR DE LULIO. del necesario propriè, & simplicitèr; y tomada en este sentido la proposicion, se siguen de ella grandes absurdos, que están muy á los ojos. Y luego añadí: Pero aun explicada de la necesidad impropriamente, ó secundum quid tal, no es admisible; porque qué efectos se ban visto basta abora de la Arte Lulistica en orden á la conservacion de la Fé? Y en caso que se bayan visto algunos, no quiero, ni puedo creer, que no se lograsen mas ventajosos, substituyendo á la doctrina de Lulio la de San Agustin, ó Santo Thomas.

58 No pudo leer esto sin indignacion el Padre Cisterciense; y la indignacion fue tal, que le hizo prorrumpir en voces tan poco correspondientes á su buena crianza, modestia, habito, y caracter, que solo puede creerlas el que las lee en su proprio Escrito. Despues de transcribir las dos ultimas lineas de aquel pasage mio, inmediatamente, asi á secas, y sin llover, me dispara estas palabras en impersonal: Quién le mete en estas comparaciones? Hable formal, y al caso, pues esto no es sino tocar un reclamo para conmover á todo el Mundo, que tanto venera la doctrina de estos Santos.

59 Quién no vé en estas palabras representar al vivo un Maestro de Niños, que está con la ferula en la mano amenazando á un chicuelo, y reprehendiendole, porque dixo alguna bachillería? Señor Maestro (iba á decirle, disculpandome, y prometiendo la enmienda, como haria el parvulo corregido). Pero no. Hablemos como se debe hablar, que nos oye todo el Mundo. Carisimo hermano, y señor mio, ruegole encarecidamente, que no ocupe tanto la memoria en recordar su profesion de Lulista, y su Discipulato de Zalzinger, que enteramente se olvide de que es Monge Benito, y Monge Benito de la extremamente Venerable Congregacion Cisterciense. Digo esto, no solo por avisarle de la obligacion á una modesta cortesanía, que un tan santo, y tan noble Instituto inspira; mas tambien para advertirle, que de hablarme con ese modo magistral, insultante, y soberano, no sacará mi carisimo hermano otra cosa, que dár que reir á los que lo lean. Pero vamos al caso.

60 Digo, que ni haciendo aquella comparacion me metí en lo que no debiera, ni dexé de hablar formal, y al caso. Los que se meten en lo que no deben, y no hablan formal,

ni al caso, sino impertinentisimamente son los Lulistas, que á su Gefe quieren coronar con elogios, no solo indebidos, sino extravagantes; v. gr. los que dicen, que su doctrina es una quinta esencia de la de Santo Thomas; los que claman, que el que está en el centro de ella, vé todas las cosas con perfeccion; y en fin (dexadas otras cosas), los que nos intiman, que el Arte de Lulio es, no solo buena, y util, mas aun necesaria para defender la Fé Catholica. Es verdad, que ahora el Apologista Mallorquin contradice sobre esto ultimo lo que dixeron los dos Capuchinos Valencianos. Con que yo no sé á quién crea. Lo que se me hace mas verisimil es, que los Lulistas inconsideradamente echan estas gloriosas de su Gefe; y y despues, quando les dán en los ojos con la extravagancia, no hallan otro recurso, que dár pasos ácia atrás, ó negando, 6 interpretando violentamente los dichos.

aquella comparacion, es tocar un reclamo para conmover á todo el Mundo, que tanto venera la doctrina de San Agustin, y Santo Thomas, le aseguro, que está muy engañado. El Mundo se estará muy quieto, y los que saben quiénes son San Agustin, y Santo Thomas, y que la conservacion de la Fé sería la misma, aunque no huviese habido Lulio en el Mundo, se reirán grandemente á cuenta de los que me movieron á hacer aquella comparacion.

Lo que me dice mi carisimo hermano para representar algo tolerables los monstruosos elogios de Lulio, que éste en Bona, Ciudad de la Africa, convirtió setenta Filosofos á la Fé de Christo, en caso que lo crea, le protesto, que no es formal, ni al caso. Porque pregunto: los convirtió con los preceptos, y reglas del Arte sobre que disputamos? Gran dislate, si lo dicen. Pues lo demás no es formal, ni al caso. Quizá responderán, que el Arte, dirigiendo á raciocinar con acierto, sirvió para proponer á aquellos Infieles los argumentos con tal eficacia, que los convenciesen. Pero si el Arte fuera capáz de hacer esas maravillas, ó fuera creible que las hiciese, no se aprovecharian de ella muchos de los inumerables Misioneros, destinados á la conversion de los Insieles? Lo que se debe creer es, que si fue verdadera esa prodigiosa conversion, Lulio se valdria para ella de aquellos Tom.UL de Cartas.

274 RESPUESTA A UN DEFENSOR DE LULIO. fuertes argumentos, que persuaden las verdades de nuestra Santa Fé, y de que con insignes frutos se valieron tantos va-

rones Apostolicos antes que huviese Lulio en el Mundo.

63 Pero sería verdadera esa conversion de tantos Filosofos? Sus dificultades tiene el caso. La primera, que se juntasen tantos Filosofos en Bona. La segunda, que, convertidos tantos Filosofos, que serian todos los sabios del País, no los llevase trás sí á la verdadera Religion.

64 Todo lo que hasta ahora he propuesto puede convencer á mi hermano el Cisterciense, si es algo docil, de que yo no necesité examinar el Arte de Lulio para conocer su inutilidad. Lo qual recopidado se reduce á estos quatro ca-

pitulos.

65 El primero, la autoridad de diez sabios, famosos Criticos, indiferentes en la question, los quales soberanamente desprecian el Arte de Lulio, quando los contrarios no pueden alegar á favor de ella, ni aun dos de igual valor.

66 El segundo, que la Religion de San Francisco no introduxo el Arte de Lulio en sus Aulas, lo qual hiciera sin duda, si la creyera tan util como predican los Lulistas, estimulandole á ello la hermandad del Habito. Y quién duda, que si la Arte de Lulio fuese, no digo mas, sino tan util, como la Logica de Aristoteles, por el honor de la Religion debieran preferir el Christiano, y Religioso al Filosofo Gentil? Es verdad, que la Religion Serafica permite á uno, ú otro de sus individuos defender en públicos Escritos á Lulio, y predicar la excelencia de su Arte; pero si estos no pueden persuadirlo á los mismos Religiosos Franciscanos, cómo quieren que los creamos los demás?

67 El tercero, haver repelido la doctrina Luliana, despues de conocida, las tres Universidades de París, Barce-

lona, y Valencia.

68 El quarto, no haver producido hasta ahora la doctrina Luliana algun hombre, en ninguna de las Ciencias, igual á muchos eminentisimos en ellas, que se formaron en otras Escuelas; lo qual enteramente convence de falso lo que dicen los Lulistas, de que su Arte es el mejor instrumento, que hasta ahora se ha hallado, para lograr con brevedad, y perfeccion todas las Ciencias. Y este argumento se pone en el

supremo grado de urgentisimo con la advertencia de que no nombrandose en el prolixo Catalogo de Zalzinger mas que once Lulistas de primera clase, que especifico en el numero 73 de mi citada Carta (aunque se admita en el numero el Padre Izquierdo, que no debiera entrar), ninguno se halla en todos ellos, que fuese eminente en alguna Ciencia. Explicaráme este exemplo. Si yo viese los individuos de una República todos aplicados á adquirir riquezas, los mas con las industrias ordinarias; pero algunos, mediante algun artificio, de que particularmente se huviesen encaprichado, teniendole por mas conveniente que todos los comunes, vy triviales para hacerse ricos; y examinados los caudales de unos, y otros, hallase, aun á proporcion del numero, mucha mas riqueza en los primeros, que en los segundos, y que entre estos ninguno havia opulento, no debería hacer juicio de que acertaban el medio los primeros, y le erraban los segundos? La aplicacion está corrieme.

- 69 Todo esto, por mas que le amargue á mi hermano el Cisterciense, es format, y al caso; pues prueba con la mayor evidencia, que, sin vér el Arte de Lulio, pude hacer recto

juicio de su inutilidad.

70. Mas vá que mi hermano tantas veces me ha inculcado la necesidad de vér ese Arte, no porque lo haya creido, ni porque la lectura de su libro me hava movido á ello, le intimo ahora, que yá he visto el Arte, y algo mas que el Arte, y le tengo en mi Librería, sin haver hecho diligencia alguna para lograrle; porque há tres años, de su proprio motivo, me embió de Monserrate un Monge Catalán un libro, en que, co solo está el Arte parva, mas tambien otros Tratados de Lulio, quales son el Libro de los Correlativos, el Tratado de Venatione medii inter subjectum, & prædicatum: el de Conversione subjecti, & prædicati per medium: el de Substantia, & accidente; y el de Demonstratione per aquiparantiam: todo impreso en Palma, Capital de Mallorca, el año de 1744. Y qué resultó de la inspeccion que hice de dichos Escritos de Lulio? Que peor está que estaba. Porque dexando aparte aquellas tablas combinatorias de algunos conceptos generales; v. g. bondad, magnitud, potestad, virtud, duracion, tantrariedad, en las quales el Padre Izquierdo, como

276 RESPUESTA A UN DEFENSOR DE LULIO. insinué arriba, halló cinco defectos substanciales; todo el resto es un monton confuso de proposiciones inconexas, las mas que nada explican, muchas falsas, no pocas absurdas, puestas en un lenguage, que el Padre Wadingo pronunció ser, no solo baxo, desigual, y feo, mas aun á cada paso barbaro, verum & pasim barbarus. Esto se verá bien por algunos exemplos.

71 En el primer capitulo, que intitula de Deo, nos dice lo primero: Deus est discurribilis per principia, & regulas. La voz discurribilis en que Diccionario se hallará? Lo segundo: In Deo non est aliqua contrarietas. Esto no lo sabía todo el Mundo antes que lo dixese Lulio? Lo tercero: In Deo est differentia correlativorum. Esto de los correlativos es cierta greguería Luliana, que toca á uno de los Tratados arriba expresados, y en que hay infinito que notar. Lo quarto: In Deo est concordantia. Lo quinto: In Deo non est quantitas, nec tempus, nec ullum accidens. Y esto es todo lo que nos dice de Dios en una hoja de octavo. Con la advertencia, de que las pruebas suelen echar á perder con su ineptitud, y confusion lo que pueden tener de verdad las proposiciones.

72 El segundo capitulo es de Angelo, donde despues de definirle: Angelus est spiritus corpori non conjunctus, no nos dá mas nociones de él, que las que expresan estas dos proposiciones: In Angelo est majoritas, la que prueba de que es mas semejante á Dios que el hombre. Y in Angelo est differentia; y la prueba es, nam suus intellectus, memoria, & voluntas differentes sunt inter se.

73 El tercer capitulo es de Calo, y en este nos dá la venerable noticia de que el Cielo es dotado de instinto, y apetito natural, in ipso sunt instinctus, & appetitus naturalis; lo que, en quanto á la primera parte, cada uno entenderá como pudiere, que yo no quiero detenerme en adivinanzas.

74 El quarto es de Homine, donde nos dá una definicion del hombre, que debemos estimarle mucho: Homo est animal bomificans, que construida la voz barbara bomificans, quiere decir, el bombre es un animal, que bace, ó puede bacer bombres. Y estaba tan satisfecho de esta definicion suya, que en la parte, ó seccion siguiente, que intitula de Applicatione

Artis., cap. 3, cuyo titulo es de Questionibus secunda figura, la question tercera, que alli propone, es: Utrum ista definitio sit magis ostentiva dicendo sic, bomo est animal bomificans, vel bomo est ens, cui propriè competit bomificare, quam ista, bomo est animal rationale mortale? Y con gran serenidad responde, que mejores son aquellas definiciones que esta. Et dicendum quod sic. Y en la prueba, que dá para esto, muestra claramente, que ignoraba que la definicion debe constar de genero, y diferencia.

75. Pero en esto de definiciones tiene raras especiosidades. V. g. define la Potencia Imaginativa, cui propriè competit imaginari: la Sensitiva, cui propriè competit sentire: la Vegetativa, cui propriè competit vegetare: la Elementativa (que asi la llama), cui propriè competit elementare: la Justicia, babitus, cum quo justus agit justè: la Prudencia, babitus, cum quo prudens utitur prudenter: la Caridad, babitus, cum quo babens propria bona, illa facit communia. No es una bella definicion de la caridad aquella en que no se hace mencion alguna de su primario objeto motivo, y terminativo, que es Dios, 6 la Bondad Divina? La Gula, babitus cum quo gulosus est incarceratus in posterum in infirmitate, & paupertate. Qué gerigonza! como si no huviera hartos golosos ricos. Pero de definiciones dirémos despues mucho mas. Ahora veamos cómo resuelve algunas questiones.

76 En el capitulo, que intitula de Questionibus novem subjectorum, à la qüestion Quid est Deus? Dice se ha de responder: Deus est ens, qui tantum agit in se ipso quantum ipse est. A la inmediata: Quid babet Deus in se essentialiter? Prescribe se responda: Habet suos correlativos, sine quibus non posset babere immensas, & æternas rationes. Estas respuestas las dá asi secas, sin explicacion alguna, pasando inmediatamente á otra cosa.

77 En el capitulo de Quæstionibus sæli, de seis questiones, que propone, la primera es: Utrum Cœlum moveat se ipsum? La respuesta es: Respondendum est, quod sic; ut sua principia babeant correlativa substantialia, & propria per suas constellationes. No es buena prueba de aquella respuesta disparatada esta algarabía? Pues asi lo dexa, sin explicar nada.

78 La tercera question es, utrum Angelus moveat Culum? Tom.III. de Cartus. S 3 Res-

278 RESPUESTA A UN DEFENSOR DE LULIO.

Respuesta: Respondendum est, quod non; quia si moveret, jam tiva corrrelativorum Cali essent inferius, & bilia superius. El tiva, y el bilia son expresiones Lulianas, que los Lulistas pretenden se reciban como mysteriosas, solo porque son barbaras, ó terminaciones de voces barbaras; v. g. en el libro de los Correlativos, pag. 26, y 27, possificativum, possificabile, á que se sigue la hermosura de las voces possificans, y possificabilitas. Pero aun explicando, como ellos quieren, el tiva, y el bilia en la prueba de aquella respuesta, dicha prueba no dexa de ser un disparatorio de primera clase.

79 La quarta question es, utrum Cœlum babeat animam motivam? La respuesta: Dicendum est quod sic. Y la razon: Nam aliter sensitiva. & vegetativa non baberent animas motivas, nec elementa baberent motum. Esto yá se entiende, pero tal es ello. Asiente Lulio á la absurda, y desterrada sentencia de que los Cielos son animados, que llevaron algunos Antiguos, a quienes siguió el Rabino Moysés Maymonides; y porque esto no se pueda interpretar de las inteligencias motivas de los Cuerpos Celestes, acabamos de vér, como en la tercera question niega, que los Angeles muevan el Cielo. La prueba parece toma del universal influxo de los Cielos, juzgando que estos no pueden influir en plantas, y animales, que gozan de alma vegetativa, y sensitiva, sin que ellos tengan una, y otra. De que se puede inferir, que no tiene al Cielo por causa equivoca, sino univoca; y siendolo, podrá definirse el Cielo animal culificans, como el hombre animal bomificans. Tambien si el Cielo es vegetativo, se puede esperar, que vava creciendo ácia nosotros, y algun dia se yean los hombres en el Cielo, sin dexar la Tierra.

80 En el capitulo de Quæstionibus Angeli no propone mas de dos questiones, que son: Angelus de quo est? Et cujus est? Dá dos respuestas. La primera: Respondendum est, quod est de se ipso; sua enim essentia non potest esse punctualis, nec linealis. Puede responder mejor, ni con mas claridad? La segunda es, que est de suis correlativis spiritualibus, scilicet de suis tibis, vilibus, & are, ex quibus est compositus. La inteligencia de éstas, que parecen voces de Cabala, pertenece al Tratado de los Correlativos, de que dirémos cosas admirables en adelante, dandonos Dios vida, si saliere algun

nuevo defensor de Lulio, como es posible; porque aunque los Lulistas vén, que quanto mas lo urgan, peor lo ponen, no tratan de escarmentar. Y para entonces dexamos otras questiones tan bellamente deducidas como las pasadas. Y volvamos á las definiciones, que como éstas son las basas de las Ciencias, por las de Lulio se puede conocer su gran sabiduría. Propondré algunas muy curiosas, con que nos regala en el capitulo, que intitula de centum formis; y todo él consta de definiciones sin explicacion alguna.

81 Primera: Entitas est causa, ratione cujus ens causat aliud ens. Segunda: Unitas est forma, cui propriè competit unire. Error Metafisico, que puede inducir error Theologico. A la unidad compete no unir, sino identificar. En la Esencia Divina, y Atributos, y en estos entre sí hay unidad; pero no union, sino identidad. Tercera: Natura est forma, cui propriè competit naturare. Qué mas dixera el mismo inventor de las definiciones? Quarta: Simplicitas est forma, que magis distat d compositione, quam aliud ens. Quinta: Compositio est forma aggregata ex pluribus essentiis. Muy bien vendrá esta definicion á la composicion de partes integrales.

82 Sexta: Plenitudo est forma d vacuitate remota. Esto solo quiere decir, que lo lleno no está vacío, lo qual no est mas que perogrullada. Septima: Diffusio est forma, cum qua diffundens diffundit diffundibile. Octava: Digestio est forma, cum qua digerens digerit digestibile. Notables secretos nos revelan estas definiciones! Nona: Punctuitas est essentia puncti naturalis existentis minoris partis corporis. Decima: Corpus est substantia punctis, lineis, & angulis plena. Y si el cuerpo es esferico, tendrá angulos? Undecima: Umbra est babitus priva-

tionis lucis. Si es habito, será cosa positiva.

Proportionare. Decimatercia: Dispositio est forma, cui propriè competit proportionare. Decimatercia: Dispositio est forma, cui propriè competit disponere. Decimaquarta: Misericordia in æternitate est idea, in prædestinatione autem creatura. Raro embolismo! Decimaquinta: Fortuna est accidens inbærens subjecto: & fortunatus est bomo dispositus ad illam. Mala Filosofia, y peor Theología. Decimasexta: Ordinatio est forma, cui proprium est ordinare. Decimaseptima: Perfectio est forma, cui propriè competit perficere in subjecto perfecto. Decimaoctava:

**3**4

- 280 RESPUESTA A UN DEFENSOR DE LULIO. Alteratio est forma nata in alterato.
- 84 Decimanona: Inventio est forma, cum qua intellectus invenit inventum. Vigesima: Similitudo est forma, cum qua assimilans assimilat sibi suum assimilatum. Qué hermosura! Si es posible mejorar, parece que cada vez vá mejorando. Vigesimaprima: Musica est ars inventa ad ordinandum multas voces in uno cantu. Pues qué? No hay tambien musica de una voz sola, como la del clarin? No cabe, y se executa la modulacion con una sola voz? Vigesimasecunda: Logica est ars, cum qua Logicus invenit naturalem conjunctionem inter subjectum, & prædicatum. Y no hace mas que eso la Logica? Es verdad, que la Logica de Lulio aun no llega á eso, como vemos en muchas de las proposiciones, que hemos repasado, donde el predicado de forma no es adaptable al sugeto.
- 85 Vigesimatercia: Navigatio est ars, cum qua Nautæ per mare sciunt navigare. Otra que bien bayla. El exercicio de navegar es el arte de navegar? Qué bien viene aqui el predicado al sugeto! Vigesimaquarta: Conscientia est forma, cum qua intellectus affligit animam de commissis. Tampoco aqui es adaptable el predicado al sugeto, porque se confunde un efecto particular de la conciencia con la conciencia misma, la qual esencialmente no es otra cosa, que aquel dictamen de la razon, el qual intíma lo que bic, & nunc se debe obrar, ú omitir.
- 86 Para qué mas? No basta, y sobra yá? Esto es el Arte de Lulio, que tanto se matan sus Sectarios sobre que se lea, para hacer recto juicio de ella. No fuera mejor callar? Si la coleccion de los Tratados de Lulio, que tengo presente, no se huviese impreso en la Capital de Mallorca cinco años há, con aprobacion, y permiso de los Superiores, y juntamente no correspondiese à las noticias, que anteriormente tenia del Arte de Lulio, creyera que esta coleccion se havia compuesto por algun enemigo de Lulio, y de los Lulistas para hacerlos irrisibles. Sin embargo, el Colector, que por otra parte me honra con el epitheto de Eruditisimo, en la admonicion al Lector me capitula como de inconsiderado, por haver impuesto al Arte de Lulio la nota de inutil, en que insinúa tener alguna esperanza, de que en viendola mudaré de dictamen. Los fundamentos, que tuve para condenar-

naria antes de verla, quedan expuestos arriba, y qualquiera Lector razonable conocerá, que son gravisimos. Ahora que vi el Arte, estoy enteramente convencido de la inutilidad de ella. Si los Lulistas dieren en porfiar, y quisieren presentar algun otro Campeon en la palestra, les aseguro, que me quedan bastantes fuerzas reservadas para el nuevo combate, pues hasta ahora me pareció justo no usar mas que de las precisas.

87 Advierto á V. md. que yo podria impugnar al Cisterciense sobre varios puntos particulares, que toca, y en que tiene poca razon. Pero dexo de hacerlo: lo uno, porque son inconducentes á la substancia del asunto. Lo otro, porque no quiero estender este Escrito mas allá de los terminos de Carta: que eso de componer un Libro entero para impugnar otro Libro, se debe dexar para los que no pueden darse el baño de Autores de otro modo. Nuestro Señor guarde á V. md. &c.

#### **\*<del></del>**

## CARTA XXVII.

# SI ES RACIONAL EL AFECTO de compasion, respecto de los irracionales.

IN UY Señor mio: Lo que V. md. llama curiosidad agradezco yo como favor. Dice V. md. que entre varias particularidades de mi genio, de que le informaron uno, y otro sugeto de los que me han tratado, á una sola ha dificultado el asenso, por no hallarla correspondiente al concepto, que tiene hecho de mi persona; en consequencia de lo qual, de mí espera saber la verdad. Digo que esta curiosidad agradezco como favor. Lo uno, porque la contemplo indicio seguro del buen afecto, que le debo; siendo cierto, que el gusto de los hombres no se interesa en noticias tan individua-los, y menudas, sino respecto de hombres de quienes hacen alguna especial estimacion, mirando con indiferencia quanto de esta clase pertenece á aquellos que mira con indiferencia

282 SOBRE LA COMPASION CON LOS IRRACIONALES. ferencia. Lo otro, porque el deferir á mi informe en orden á una noticia, que en caso de ser verdadera, no me la considera V. md. ventajosa, ó favorable, supone en V. md. un concepto muy firme de mi veracidad. Vamos al caso. Pintaron á V. md. mi genio tan delicadamente compasivo, que no solo me conmueven á conmiseracion los males, ó infortunios de los individuos de la especie humana, mas aun los de las bestias. Y el motivo por que V. md. dificulta el asenso á esta noticia, es porque ella le representa un corazon afeminado, estando V. md. hasta ahora en la persuasion de que le tengo muy valeroso, por las pruebas que he dado de fortaleza de animo, en la firmeza con que me he mantenido contra tantos émulos como me han atacado, y aun sin cesar me están atacando.

Es cierto, señor mio, que mi genio en la propriedad de compasivo es qual á V. md. se le han pintado. De modo. que no véo padecer alguna bestia de aquellas, que, en vez de incomodarnos, nos producen varias utilidades, quales son casi todas las domesticas, que no me conduela en algun modo de su dolor; pero mucho mas, quando sin motivo alguno justo, solo por antojo, ó capricho las hacen padecer. Quando advierto, que están para torcer el pescuezo á una gallina, ó entrar el cuchillo á un carnero, aparto los ojos por no verlo. Pero esta compasion no llega al que acaso algunos llamarian necio melindre, y otros grado heroico, de conmiseracion de meterme a medianero para evitar su muerte. Véo que ésta es conveniente, y asi me conformo á que la padezcan. Nunca en los muchos viages, que hice, usé de la espuela con las caballerías que montaba, sino lo muy preciso para una moderada jornada; y miraba con enojo, que otros por una levisima conveniencia no reparasen en desangrar estos pobres animales. Siempre que véo un muchacho herir sin qué, ni por qué à un perro con una piedra, quisiera estár cerca de él para castigar con dos bofetadas su travesura.

3 Pero esto es ser de corazon afeminado? Nada menos. Dista tanto lo compasivo de lo apocado, que los Filosofos, que mas observaron la conexion de unos vicios con otros, hallaron, que el de la crueldad es en alguna manera propria de los cobardes. Y en las Historias se vé, que rarisimo hom-

hombre muy animoso fue notado de inhumano; siendo al contrario comunisima en Principes cobardes la crueldad.

4 El apoyo de San Juan Chrysostomo es soberano á mi intento. Este Santo Doctor fue dotado de una fortaleza sumamente heroica, de una grandeza de animo incomparable, que nunca pudieron doblar las iras de la Emperatriz Eudoxia, ni la conspiracion de muchos Eclesiasticos, y Seculares poderosos, cuyos desordenes no cesaba de corregir con toda la valentia de un espiritu Apostolicamente intrepido. Y tenia el Chrysostomo por indigna de su gran corazon la misericondia en orden á los brutos? Antes la recomienda como propria de todo hombre virtuoso. Son las almas de los Justos, dice el Santo, sumamente blandas, y amorosas, de suerte, que extienden su genio compasivo, no solo á los proprios, mas tambien á los estraños; y no solo á los hombres, mas tambien á los brutos. Sunt enim Sanctorum animæ vebementer mites, & bominum amantes, non solum erga suos, sed etiam alienos; ita ut banc suum mansuetudinem etiam ad animantia bruta extendant. (Homil.29. in Epist. ad Roman.)

El exemplo de otro Santo. Doctor de mi Religion: esto es, San Anselmo, no me es menos favorable, que la doctrina del Chrysostomo. Dió San Anselmo las mayores pruebas del mundo de un valor verdaderamente heroico en la constante resistencia, que hizo á dos Reyes de Inglaterra Guillelmo el Conquistador, y Enrico Primero, en defensa de la Inmunidad Eclesiastica. Pues el Monge Eadmero, compañero suvo, y Escritor de su vida, nos dice, que este Santo tenia unas entrañas tan dulces, y amorosas, que no solo era de un trato benignisimo con todos los hombres, sin excluir los mismos Infieles, ó Paganos, mas se extendia esta benignidad aun hasta las bestias: de que refiere algunos exemplos. En una ocasion, que viajaba el Santo, una liebre acosada de los perros fue á guarecerse debaxo de su caballería, y el Santo se detuvo a protegerla, hasta que logró su fuga. En otra se le vió entristecerse mucho por lo que padecia un pajarillo, con quien jugueteaba un muchacho, teniendole preso con un hilo, y alegrarse á proporcion, quando vió, que el pajaro, rompiendose el hilo, havia recobrado su libertad.

284 Sobre la compasion con los trracionales.

6 Del Gran Patriarca San Francisco refiere cosas admirables á este proposito el Serafico Doctor San Buenaventura. como el redimir los corderos, que conducian á la muerte, soltar los peces cogidos en la red, y los pajaros encarcelados en las jaulas. En lo qual, como en otras muchas virtudes, era digno hijo de este Glorioso Santo el Ilustrisimo Señor Don Fray Damian Cornejo, Chronista discreto de su Religion, de quien hago grata memoria, por haverle, siendo yo joven, conocido Obispo de mi Diocesi de Orense; y conocido asimismo su amabilisimo genio, por el qual puedo decir de él lo que la Escritura dice de Moyses: Erat Mayses vir mitissimus inter omnes bomines, qui morabantur in terra (Num.12.). Estando aún este docto, y piadoso varon en el Claustro, sucedió fallecer en el mismo Convento donde él vivia un Padre grave, que por ser muy aficionado al canto de los pajaros, tenia algunos de los de mejor voz colocados en varias jaulas. Pasó á la Celda donde havia morado este Religioso, por ser mas comoda, el Señor Cornejo, obtenida para ello la permision del Prelado; el qual para su recreacion tuvo la complacencia de dexarle en ella los pajaros. Pero luego que los vió el Señor Cornejo, mostró condolerse de que aquellas inocentes criaturas, sin haver cometido delito alguno, estuviesen encarceladas; y diciendo, y haciendo abrió las puertas de las jaulas, dexandolos volar; y presiriendo al deleyte de gozar la dulzura de su voz el gusto de que los pajarillos recobrasen su amada libertad. En otra ocasion, siendo aún muy joven, redimió de la muerte cierta bestia, que en algun modo le pareció imploraba su proteccion, prometiendo pagar su valor (andaba á la sazon á la questa) de las primeras limosnas que recogiese, para lo qual suponia le daria licencia su Prelado. Pero sin paga, ni prenda obtuvo su demanda, enamorando al dueño de la bestia con la muestra de su benignisima indole, y singular gracia con que la explicaba.

7 Es para mí certisimo, que este genio conmiserativo ácia las bestias prueba un gran fondo de misericordia ácia los de la propria especie; en lo que me confirma tambien el Chrysostomo, citado arriba, quando dice, que quien es compasivo ácia un bruto, mucho mas lo será respecto de otro hom-

hombre: Qui misericordiam exercet in jumentum, magis illam exercebit in fratrem consanguineum.

- 8 Y al contrario siento, que en un corazon capáz de sevicia ácia las bestias no cabe mucha humanidad ácia los racionales. Ni puedo persuadirme á que quien se complace en hacer padecer un bruto, se doliese mucho de ver atormentar á un hombre. Los Athenienses, que fueron los mas racionales de todos los Gentiles, no solo miraron esto como indicio de genio poco piadoso, mas aun de positivamente cruel. Y asi castigaron severamente, segun Plutarco, al que desolló vivo un carnero; y segun Quintiliano, al muchacho, que tenia por juguete quitar los ojos á las codornices. Y el Padre Famiano Estrada (lib.7 de Bello Belgico) aprueba el dictamen de los que notando, que el Principe Carlos, hijo de Felipe Segundo, siendo niño, se deleytaba en matar por su mano, y vér muriendo palpitantes las liebrecitas pequeñas, hicieron concepto de su indole desapiadada, y feróz.
- 9 Plutarco en la Oracion segunda de Esu carnium sospecha, que en las muertes de los brutos se fueron poco á poco ensayando los hombres para matarse unos á otros. Al principio, dice, nadie comia carne; solo se sustentaban de los frutos de la tierra. Sucedió, que despues matando alguna fiera, se tentó á probar aquel alimento. Pasaron luego á hacer lo mismo con algun pez, ó ave indomesticable, cogidos en la red. Yá hechos á mirar sin horror la sangre de esas bestias, ó enemigas, ó nada sociables, tuvieron menos que vencer en ensangrentar las manos en la inocente, pacifica, y domestica oveja, que en su lana les tributaba el vestido: parando ultimamente la costumbre yá inveterada de verter sangre agena, en enfurecerse contra la de la propria especie: Atque ita crudelitas, illo gustu imbuta, & in illis cædibus prius exercitata, ad ovem, que nos vestimentis induit, & gallum gallinaceum domesticum progressa est. Et ita sensim collectis viribus ad bominum cædes, neces, & prælia pervenit.
- 10 Yá se vé que yá no estamos en tiempo de reducirnos á la dieta Pytagorica, ó culpar el uso de las carnes en la mesa. Pero me duele, y me indigna vér, que haya hombres tan excesivamente amantes de su regalo, que por hacer un bocado de carne mas delicioso, no duden de atormentar

#### 286 Sobre LA COMPASION CON LOS IRRACIONALES.

cruelisimamente antes de matarle al pobre animal, que les ha de prestar ese regalo. Y no quiero decir el modo, porque no lo sepan por mí los que lo ignoran. Y qué diré de las Damiselas, que porque salga un perrillo mas donoso, respecto de su ridiculo gusto, están exerciendo con él la tyranía de una rigurosa hambre, y sed por todo un año, y no sé si mas; y sobre esto oprimirle la espalda con un peso intolerable, y quebrantarle la naríz, estragando la figura que le dió el Autor de la naturaleza, para hacer objeto de su placer una monstruosa fealdad? Y es este el sexo blando, dulce, y compasivo? O, con quánto gusto redimiera yo, si pudiese, estos pobres animalejos de tan desapiadada vexacion!

Debe consesarse, que hay mucha distancia del vicio de mortificar un bruto por algun delevte, que de ello puede resultar accidentalmente, à la sevicia de deleytarse en el mismo tormento del bruto; el qual puede ser tan horrible, v. gr. abrasar vivo á un perro, que algunos Theologos Morales lo dán por pecado grave, quando no se hace por otro motivo, que el barbaro deleyte de verle arder. Y yo subseribo sin la menor perplexidad á la opinion de estos Theologos, por la gravisima disonancia, que hace á la razon tan desaforada barbarie, sin que obste, que el que la padece no es hombre, sino bruto; pues tampoco es hombre el cadaver del hombre, y aun dista mas del hombre por insensible, que el bruto; y con todo, Theologos de mucha autoridad hallan malicia grave en el furioso ultrage de los cadaveres humanos, como el que practicó Aquiles, arrastrando tres veces el de Hector, atado á su caroza, al rededor de los muros de Troya; ó el Egypcio Eunuco Bagoas con Artaxerxes Occo, cuyo cadaver entregó para que le devorasen á una turba de gatos. Por lo menos pienso, que nadie podrá negar, que tales deafueros sean gravemente pecaminosos, respecto de aquellos cadaveres á quienes se deba sepultura Eclesiastica, por mas que dichos cadaveres no lo sientan, ni se pueda verificar de ellos, que son hombres.

bruto, porque de ello puede resultar por accidente alguna utilidad, ó gusto, á la barbarie de deleytarse en el mismo tormento del bruto. Mas aunque la distancia en lo Moral es

mucha, el camino intermedio, considerado filosoficamente, es algo resbaladizo; siendo cierto, que el objeto, que el entendimiento eficazmente representa como util, facilmente se hace abrazar de la voluntad como amable.

- genio sobre este punto, creo se le puedo dár en las Sagradas Letras. Aquella sentencia de Salomón (Prov. cap. 12.):

  Novit Justus Jumentorum suorum animas, viscera autem impiorum crudelia, vierten los Setenta, Justus miseretur animas Jumentorum suorum; y realmente la contraposicion, que en la segunda parte de la sentencia se hace de la crueldad de los impios, prueba, que el novit de la primera tiene el significado que le atribuyen los Setenta; porque la crueldad no es contrapuesta al conocimiento, sino á la conmiseracion.
- 14 En el capitulo 23 del Exodo manda Dios, que no se cueza el corderillo en la leche de su madre: Non coques bædum in lacte matris suæ. Quál puede ser el motivo de este mandato, sino la disonancia, que hace á la razon, el que aquel dulce licor, destinado á nutrir el cordero, sirva á disponerle mas para que le devore el apetito? Como que, aun con los cadaveres de los brutos, haya lugar al exercicio de cierta especie de humanidad. Y en el 22 del Deuteronomio se ordena, que el que en un nido hallare la ave con sus pollos, ó huevos, aprovechandose de estos, dexe libre, y con vida la madre: Si ambulans per vium, in arbore, vel in terra, nidum avis inveneris, & matrem pullis, vel ovis desuper incubantem, non tenebis eam cum filiis, sed abire patieris. En que los Expositores se hallan algo perplexos sobre el fin á á que miró Dios en esta Ley: y hay quienes recurran á algun sentido symbolico; pero me parece que se le puede dár bastantemente literal, diciendo, que en ella quiso Dios dár á entender, que aunque el hombre tiene jurisdiccion para usar en provecho suyo de los brutos, esto debe ser con moderacion, y no extendiendose á ser cruel, ó inhumano. con ellos; de suerte, que se dé algo á la clemencia en ese mismo uso.
- 15 Advierto á V. md. que lo que he escrito en esta Carta en ninguna manera comprehende á los Filosofos Cartesianos, los quales en orden al asunto de ella son gente privilogiada;

porque como solo reconocen los brutos en qualidad de máquinas automatas, desnudas de todo sentimiento, sin el menor escrupulo, ó el mas leve movimiento de compasion, pueden cortar, y rajar en ellos, hacerlos gigote, abrasarlos, aunque sea á fuego lento; bien que deberán usar en ello de dos precauciones: la una de no hacer ese estrago sino en los brutos, que están á su disposicion; pues si son agenos, aunque estos como meros automatos no lo sientan, lo sentirán sus dueños: la otra, que no se tomen esa diversion delante de los que no son Sectarios de Descartes, por no moverlos á lastima, ó compasion.

Nuestro Señor guarde á V. md. muchos años.

Haviendo leído esta Carta, luego que acabé de escribirla, mi amigo el Doctor Don Lope Joseph Valdés, Cathedratico de Theología de esta Universidad, sugeto muy veráz, me dió una noticia, que dixo baver leido en un libro poco bá impreso, la qual me fue sumamente agradable, por calificar mi dictamen, y aprobar mi genio compasivo con el soberano exemplo de nuestros dos Soberanos. Estando el Rey nuestro Señor, y la Reyna nuestra Señora, quando estos dos Principes no eran mas que Principes, en la diversion del paseo, en una salida de Sevilla, ácia la que llaman Torre de San Isidro del Campo, sucedió, que una Paloma herida vino á caer cerca de sus pies. Viendo el Principe padecer la inocente avecilla, y que verisimilmente duraria algun tiempo su tormento, porque la berida no era de las mas executivas, compadecido de ella, mandó, que al momento acabasen de matarla para dár fin á su dolor. Pero á esto acudió la Princesa, diciendo, que le parecia mejor salvarle, si pudiese ser, la vida, llamando á un Cirujano, que la curase. O corazones verdaderamente Regios! O noble benignidad, con que se debiera dár en rostro á otros Principes, que bien lexos de compadecerse de los afligidos brutos, ni aun se duelen de las angustias de aquellos miseros racionales, que la Providencia colocó debaxo de su dominio! Ay de los Vasallos de Reyes, que tienen por parte de la soberansa la inclemencia! T'ay de esos mismos Reyes, quando comparezcan delante de aquel Soberano, que, segun la expresion de David . es terrible ácia los Reyes de la tierra! Ps.75.

éxepepepek éxepepepepepek

### CARTA XXVIII.

# DEL DESCUBRIMIENTO de la circulacion de la sangre, hecho por un Albeytar Español.

#### R.MO P. M.

Migo, y Señor: Raro es el Fenomeno literario, que V. Rma. me comunica, y no menos curioso. que raro. Que es posible, que un Albeytar Español haya sido el primer descubridor de la circulacion de la sangre? Parece que no hay que dudar en ello. Escribeme V. Rma. que un Amigo suyo tiene un libro de Albeytería, su Autor el Albeytar Francisco de la Reyna, impreso en Burgos en casa de Felipe de la Junta el año de 1564, y el mismo vió otro semejante en la Biblioteca Regia, que sin embargo es libro raro, y acaso no havrá en España mas exemplares, que los dos expresados. Remiteme, pues, V. Rma. copiado un pasage del capitulo 94 de dicho libro, tan claro, tan decisivo en orden à la circulacion de la sangre, que hace evidente, que el expresado Reyna la conoció. Aquella clausula suya: Por manera, que la sangre anda en torno, y en rueda por todos los miembros, excluye toda duda.

Veamos ahora si este hombre fue el primero que penetró este precioso movimiento, de que pende absolutamente la vida animal. El Inglés Guillelmo Harvéo se levantó con la fama de dicho descubrimiento á los principios, ó poco despues de los principios del siglo pasado, de modo, que por algun tiempo á nadie vino el pensamiento de que otro le huviese precedido en el conocimiento de la circulacion. Pero la precedencia de nuestro Albeytar, respecto del Medico Inglés, es notoria: imprimióse el libro del Albeytar el Tom. III. de Cartas.

290 DESCUBRIMIENTO DE LA CIRCULACION, &c. año de 1564. Harvéo murió el año de 1659 en la edad de ochenta años. Con que estaba impreso el libro del Albeytar algunos años antes que naciese Harvéo.

3 No sé si muerto yá Harvéo, ó antes de su muerte, uno, ú otro Medico echaron la especie de que el famoso Servita Pedro Pablo Sarpi, bien conocido por su satyrica Historia del Concilio Tridentino, antes que Harvéo havia descubierto la circulacion de la sangre; y esta noticia hizo bastante fortuna en la República Literaria. Este Religioso, segun Moreri, nació el año de 1552, doce años antes que se imprimiese en Burgos el libro del Albeytar la Reyna. Nadie soñará, que un niño Veneciano, antes de llegar á la edad de doce años, supiese tanta Anatomía, que por ella pudiese rastrear el movimiento circular de la sangre; porque en efecto el Sarpi, segun se dice, por una delicada observacion anatomica arribó á este conocimiento. Y sobre ese era menester dár antes de los doce años algun tiempo para que la noticia pudiese venir á España.

4 Otros pensaron hallar la noticia de la circulacion en Andrés Cesalpino, famoso Medico Italiano, que fue algo anterior al Servita. No era á la verdad repugnante, supuesto el hallazgo de la circulacion por Cesalpino, que de él viniese á España la noticia, antes que nuestro Albeytar escribiese de ella; pues echada la cuenta, el año de 1564, que fue el de la edicion de su libro en Burgos, yá Andrés Cesalpino tenia algo mas de quarenta años. Pero esto nada obsta para que á nuestro Albeytar se adjudique la primacía del invento. Lo primero, porque los mismos que atribuyen esta gloria á Cesalpino, ponen por data de su descubrimiento el año de 1593; esto es, veinte y nueve años despues de la edicion del libro del Albeytar. Lo segundo, porque aun quando fuese la invencion de Cesalpino anterior à la edicion de este libro, quién creerá, que ocultandose á todos los Medicos, que entonces havia en España, pues ninguno se halla, que toque el punto, solo á un Albeytar llegase la noticia? Lo tercero, porque el pasage de Cesalpino, de donde se quiere inferir, que conoció la circulacion, necesita de que la buena intencion del que le lee ayude mucho la letra para hallar en él lo que pretende.

- 5 Otros pretendieron deslucir á Harvéo, diciendo, que este adquirió la noticia de la circulacion de Fabricio de Aquapendente, célebre Medico, Cirujano, y Anatomico Italiano, Profesor de estas Facultades por espacio de quarenta años en la Universidad de Padua, donde tuvo por oyente á Harvéo. Esto por varias razones se hace totalmente inverisimil. Mas quando fuese verdad, perjudicaria al Medico Inglés, no al Albeytar Español, que fue no poco anterior á Fabricio.
- No ignoro, que huvo, y aun hay ahora quienes quisieron decir, que mas há de veinte siglos conoció Hippocrates el movimiento circular de la sangre. Pero ésta fue una mera afectacion, hija en parte de la supersticiosa veneracion de los Hippocraticos, que quieren que nada haya ignorado su Gese; y en parte de envidia á la gloria de Harvéo. El hecho fué, que luego que Harvéo publicó el descubrimiento de la circulación, todos, ó casi todos los Medicos de la Europa se echaron sobre él, llenandole de injurias, tratando su invento de ilusion, y gritando contra esta inaudita novedad, como contra una perniciosa heregía Filosofica, y Medica. Harvéo probó su novedad con argumentos tan evidentes, que casi todos los Medicos se rindieron á ellos; pero entre estos algunos, y no pocos, yá por amor de la gloria de Hippocrates, vá por desvanecer la de Harvéo, no pudiendo vá negar la verdad de la circulación, negaron, que esa fuese invento de Harvéo, pues vá Hippocrates la havia descubierto; para lo qual produxeron dos, 6 tres lugares de Hippocrates, que esprimiendo á viva fuerza la letra, vanamente quisieron que significasen dic ha circulacion.
- 7 En el quarto Tomo del Theatro Critico, Disc. 12, pag. 386, en la citá (a) escribí, que en una Observacion de las Actas Fysico-Medicas de la Academia Leopoldina, copiada en las Memorias de Trevoux del año de 1729, se lee, que el célebre Heister produxo dos pasages, el primero de un antiguo Escoliador de Euripides; el segundo de Plutarco, en que formalmente se expresa la circulación de la sangre. Pero remirandolo ahora, hallo, que realmente Heister no dixo, ó pretendió tanto; sí solo, que en uno, y otro pasage se leen algunos de los principios anatomicos, de donde se puede in-

292 DESCUBRIMIENTO DE LA CIRCULACION, &c. ferir la circulacion, sin que los Autores citados llegasen á conocerla distintamente. Y de Sarpi, y Cesalpino tampoco dicen mas que esto los que quisieron hablar á favor suyo, sin faltar enteramente á la verdad.

- En el mismo Tomo, y Discurso, pagina 288, en la cita (a) escribí, que el Baron de Leibnitz en una de sus Cartas, citada en las Memorias de Trevoux del año 1727, afirma como cosa averiguada, que aquel famoso Herege Antitrinario Miguél Servet fue el verdadero descubridor de la circulacion de la sangre. La relacion del Baron de Leibnitz es como se sigue: To tengo tanto mayor compasion de la infeliz suerte de Servet (Calvino le hizo quemar en Ginebra), quanto su merito debia ser extraordinario; pues se ba ballado en nuestros dias, que tenia un conocimiento de la circulacion de la sangre superior á todo lo que se sabía antes de ella. Servet fue algo anterior á Cesalpino. Pero como no nos dice Leibnitz hasta qué punto llegó su descubrimiento, es verisimil, que aunque alcanzase algo mas que los que le precedieron, no excediese á Cesalpino, ó Sarpi, que le subsiguieron. Lo que se puede asegurar es, que no consta, que antes de Harvéo algun Medico, ó Filosofo haya hablado distintamente de la circulacion con la voz circulacion, ni con otra equivalente, á excepcion de nuestro Albeytar, que claramente dexó escrito, que la sangre anda en torno, y rueda por todos los miembros. Y en caso que Servet llegase á otro tanto, como este Autor fue Español, dentro de España queda siempre la gloria del descubrimiento de la circulacion; y de tal modo queda esa gloria en España por Servet, que en ningun modo perjudica à la particular del Albeytar; pues no pudiendo éste tener noticia del descubrimiento hecho por Servet, que, como asegura el Baron de Leibnitz, se ignoró hasta muy poco tiempo há, solo en fuerza de un ingenio sagacisimo pudo arribar al proprio conocimiento. No huvo menester tanta sagacidad Harvéo, porque halló la ciencia anaromica mucho mas adelantada que estaba en tiempo del Albeytar; y solo por observaciones anatomicas se podria descubrir la circulacion.
- 9 Pero no es cosa admirable, Padre Rmo. que solo por dos exemplares del Libro del Albeytar la Reyna, que se salvaron de las injurias del tiempo, se haya conservado la me-

moria de este felíz descubrimiento, y que solo por el accidente de tener un amigo de V. Rma. uno de estos dos exemplares, haya llegado á V. Rma. y á mí la noticia? Verdaderamente no hay voces con que ponderar la negligencia, el descuido, y aun la insensibilidad de nuestros Españoles, en orden á todo aquello que puede dár algun lustre al ingenio literario de la Nacion; siendo mucho mas reprehensible esta negligencia, respecto de los inventos utiles, en todos tiempos tan gloriosos, que los antiguos Gentiles elevaron los Inventores á la esfera de Deidades.

10 Lo mas notable en esto es, que los Estrangeros aprecian las riquezas intelectuales, que nosotros despreciamos, y tal vez nos venden como suyo, lo que nosotros olvidamos, y ignoramos, que fue, y es nuestro. Buen exemplar de esto tenemos en el singular systéma de la nutricion por el succo nerveo, inventado por nuestra famosa Doña Oliva de Sabuco, que olvidado en España, le produxo despues, como invento suyo, un Autor Anglicano. Aun mejor es el de nuestro Benedictino Fr. Pedro Ponce, inventor de la admirable Arte de enseñar á hablar á los mudos, de que dí noticia en el Tomo quarto del Theatro, Discurs. 14, y que parece despues se creía produccion de Juan Walis, insigne Profesor de Mathematicas en la Universidad de Oxford. Por lo menos los Autores de las Memorias de Trevoux, en el Tomo tercero del año 1701, pag. 85, donde hablando de un Tratado, que sobre este Arte dió á luz en Amsterdán el año de 1700 Juan Conrado Amman, Medico Holandés, dicen, que vá antes de este havia escrito del mismo Arte, -y hecho hablar algunos mudos dicho Walis, sin memoria de otro alguno, ni en comun, ni en particular; taeitamente insinúan, que á éste juzgaban ser el primero en la invencion, y en el uso del Arte.

lo que sucedió con el del jugo nerveo, y el del Arte de hablar los mudos; esto es, que Harvéo, hallandole en el Libro del Albeytar Español, se le apropriase, como otros dos de su Nacion se apropriaron los otros dos inventos Españoles? Que pudo suceder no hay duda, aunque no se podrá sin temeridad afirmar, que sucedió.

294 Descubrimiento de la circulación, &c.

12 Y qué quexa podemos tener los Españoles de los Estrangeros, porque ellos se aprovechen de lo que nosotros abandonamos? Nosotros no debemos quexarnos, y el mundo debe darles las gracias de que se conserve por su diligencia lo que sin ella se perderia por nuestra desidia. En el lugar citado de las Memorias de Trevoux se lee, que el Ingles Walis, y el Holandés Amman enseñaron á hablar muchos mudos. La invencion fue del Benedictino Español, y ese Español tambien enseñó á hablar á algunos. Pero quién en España se aprovechó, 6 aprovecha hoy de ese Arte? De ninguno tengo noticia. No es esta una lamentable incuria de parte nuestra? Y no es aquella en los dos Estrangeros una laudable aplicacion de parte suya?

14 Creo que no pocos Libros muy buenos de Autores Españoles se huvieran perdido, si no los huvieran conser+ vado los Estrangeros, que es á quanto puede llegar nuestra, no diré yá negligencia, sino modorra literaria. Algunos nombra en su Biblioteca Don Nicolas Antonio, de los quales no tuvo noticia, sino por Autores Estrangeros. No há mucho tiempo, que levendo el tercer Tomo del Spectador Anglicano, en el Discurs. 49, hallé citado un Libro, cuyo titulo es: Examen de Ingenios para las Ciencias, y su Autor Juan Huarte, Medico Español. Por lo que dice de este Libro el Escritor Inglés hice juicio de la excelencia de la idéa, y de la importancia del asunto. Y como no tenia otra noticia anterior de él, fui á buscarla en la Biblioteca de Don Nicolas Antonio, como en efecto la hallé á la pagina 543 del primer Tomo: de la Biblioteca nuevaz y alli un amplisimo elogio, que del libro, y del Autor hizo Escasio Mayor (Escritor, segun parece, Aleman), que le traduxo en Latin; y traducido, le imprimió el año de 1621. Copiaré aqui parte del elogio, trasladado á nuestro Idioma: Me ba parecido (dice Escasio de nuestro Huarte) con gran exceso el mas sutil entre los hombres doctos de nuestro siglo, á quien el Público debe tributar supremas estimaciones, y que entre los Escritores mas excelentes, quantos yo conozco, tiene un gran derecho para ser copiado de todos.

14 Como yo, antes de vér la noticia del Medico Huarte en el Spectador, no havia leído, ni oído su nombre, no dexé

. de

de estrañar, al vér este grande elogio suyo, que tan tarde llegase á mí la primera noticia de un Autor Español de tanto merito; y aun esa primera noticia derivada á mí de un Esacritor Anglicano. Pero cesó despues mi admiracion, llegando á reconocer, que este Autor Español, al paso que muy famoso entre los Estrangeros, casi está enteramente olvidado de los Españoles. En el segundo Tomo de la Menagiana de la edicion de París del año de 1729, á la pagina 18, donde en nombre de Mr. Menage son censurados de poco eruditos los Españoles, hay al fin de la pagina la nota siguiente de letra menuda, puesta por el Addicionador: Mr. Berteud en su viage dice, que en España no es conocido el Doctor Huarte, ni su Libro del Examen de los Ingenios.

15 Puede llegar á mas nuestra desidia? O por mejor decir, puede llegar á mas nuestro oprobrio, que el que los mismos Estrangeros nos dén en rostro con la desestimacion de nuestros mas escogidos Autores? Es verdad, que el Censor no nombra mas que uno; pero el nombrar este solo para confirmar la nota de la poca erudicion Española, significa mucho; significa, que ese es un Autor insigne, esclarecido, célebre; y significa, que pues los Españoles, siendo suyo, y tan grande, le tienen olvidado, qué concepto se puede hacer de la erudicion de los Españoles?

ediciones, que se hicieron de este libro en España, y de las muchas que se hicieron en las Naciones estrangeras, se coliga lo mismo con que nos dá en rostro el Addicionador de la Menagiana. Tres ediciones refiere hechas en España, la ultima el año de 1640, y nueve en los Reynos estraños, la ultima el año de 1663. Y puede conjeturarse, que despues de la edicion Española de 1640 no se hizo acá otra, pues á haver alguna mas cercana á nuestros tiempos, no estuvieran tan olvidados en España el libro, y el Autor. Como asimismo se puede conjeturar, que haciendo los Estrangeros tanta estimacion de uno, y otro, hayan hecho repetidas ediciones sobre la de 1663.

17 De este, y otros exemplos, que pudiera alegar, se colige quán injusta es aquella quexa, que á cada paso se oye de la vulgaridad Española, de que los Estrangeros, envi-

296 DESCUBRIMIENTO DE LA CIRCULACION, &c. diosos de la gloria de nuestra Nacion, procuran deprimirla, y obscurecerla quanto pueden. No hay acusacion mas agena de verdad. Protesto, que no tengo noticia de algun Español ilustre, 6 por las Armas, 6 por las Letras, que no haya visto mas elogiado por los Autores estrangeros, que por nuestros Nacionales: los que procuran deprimir la gloria de los Españoles ilustres son los mismos Españoles: Invidia bæret in vicino. Pero, Padre Reverendisimo, dexo un asunto tan odisso, porque si en él se calentase demasiado la pluma, podria derramar alguna sangre en yez de tinta. Y concluyo, rogando á V. Rma, que si puede agenciarme el libro del Doctor Huarte, en qualquiera de las tres Lenguas, en que este traducido, Latina, Italiana, ó Francesa, me le procure quanto antes; pues supongo, que en el Idioma Español, y en España será dificil hallarle. Y en caso que se pueda conseguir, solo quien, como V. Rma. reside en el centro de España, podrá hacer diligencias eficaces para este hallazgo.

#### NOTA PRIMERA.

18 La idéa, y asunto del Doctor Huarte en su libro de Exumen de Ingenios es, que antes de destinar á los niños, 6 jovenes á este, ó el otro estudio particular, se investigue su Inclinación, y habilidad, para ver en qué facultad podre aprovechar mas. A cada paso se ven genios rudos para unas y agudos para otra. Este, que es inepto para las Letras, e, muy apto para las Armas; y aquel, que asi para las Armas, como para las Letras es inhabil, es un rayo para la Mercatura. He leido, que el Jesuita Christoforo Clavia, mostrando al empezar sus estudios un ingenio, á obtuso, ó nada, penetrante para la Escolastica, un hombre docto de su Compañia, rastreando por algunas señas su capacidad para la Mathematica, dispuso que se aplicase á la Geometria, en que salió tan eminente, que fue venerado de todos como el Euclides de su siglo, y uno de los mayores Astronomos, si no el mayor de su tiempo. Todo el mundo sabe quánto su insigne pericia Astronomica sirvió á la Iglesia en la reforma del Kalendario Gregoriano, cuyo ilustre, y utilisimo servicio nunca huviera llegado á lograrse, si los Superiores del Padre ClaClavio se huviesen obstinado en llevarle por el trillado camino de la literatura ordinaria. A nuestro grande Heroe Hernan Cortés puso su padre al estudio de las Letras; pero él, conociendo que su genio no era para ellas, tomó el rumbo de las Armas. Quánto huviera perdido España, si huviera seguido el primer destino!

19 Es, pues, evidente, que floreceria infinito qualquiera República en que se practicase el proyecto del Doctor Huarte de examinar los genios, y inclinaciones de sus individuos, y aplicarlos á aquello a que fuesen mas proporcionados. Creo yo bien, que esto nunca llegará á lograrse, porqué los padres, que comunisimamente determinan el destino de los hijos, miran á su interés particular, y no al público. Quién hay que no quiera mas ver en su familia un Eclesiastico rico, que un gran Soldado? Pero aunque del libro del Doctor Huarte no pueda esperarse la grande reforma, que él pretende, podrá ser muy util para otros efectos; porque siendo el Autor de un ingenio supremamente sutil, y perspicáz, como consta del elogio, que hace de él Escasio Mayor. se debe creer, que dá unas reglas de especialisima delicadeza, para discernir los genios, talentos, y inclinaciones de los sugetos. Y este discernimiento es convenientisimo para todos los que gobiernan Repúblicas, y aun para qualesquiera particulares, &c.

#### NOTA SEGUNDA.

muchas clausulas, y expresiones de la edicion Castellana del libro de Huarte; pero esto no debe estorvar, que el libro sea apreciable, y tenga cosas buenas. Nuestro Señor guarde á V. Rma. muchos años.

## CARTA XXIX.

SOBRE EL LIBRO INTITULADO: Indice de la Filosofia Moral Christiano-Politica, que compuso el Rmo. P. Antonio Codorniu, de la Compañia de Jesus.

UY Señor mio: Al punto que recibí el libro de la Filosofia Morál Christiano-Politica del M.R. P. M. Antonio Codorniu, que este sabio Jesuita se dignó de remitirme, al punto, digo, me apliqué á su lectura, y la continué hasta concluirla, sin interpolarla con otra que la del Breviario, y Misal. Dos impelentes tuve para empezar sin dilacion à leer el libro: uno, la noticia, en que estaba bastantemente instruido, de las distinguidas prendas del Autor: otro, haverme explicado V.P. su deseo de que vo le manifestase quanto antes el dictamen que hiciese de la Obra. Pero una vez empezada la lectura, ni uno, ni otro eran necesalrios para continuarla. Una hoja leida incitaba á leer otra hoja, un pliego á otro pliego. Quanto dexaba atrás, forcejeaba sobre mí, obligandome á pasar adelante. Siendo agua dulcisima la que bebia, tenia la propriedad de la salada, de encenderme mas la sed, en vez de apagarla.

2 Mas para qué quiere V. P. saber lo que siento de esta Obra? Siento lo mismo que es preciso haya sentido V. P. Hay muchos escritos, que aunque buenos, y muy buenos, no son del gusto de todos, aun limitando la voz todos á los doctos, y criticos. El paladar del alma (si es licito usar de esta expresion) es de diferente temperamento, como el del cuerpo en diferentes hombres. Estoy en juicio de que aun en entendimientos de igual perspicacia es diferente el gusto intelectual, así como en hombres de igual sanidad es diferente el corporeo. Así entre grandes criticos se hallan quienes desprecian Autores que otros alaban, como verá facilmente quien pueda leer el libro, Censura celebriorum Auctorum

de Thomas Pope-Blount. Sin embargo, la paridad de un gusto á otro no es adecuada; porque no hay manjar, por excelente que sea, que agrade á todos los hombres sanos; pero hay Autores, aunque muy pocos, que son celebrados de todos los inteligentes. Asi todos convienen en que Homero, y Virgilio fueron nobilisimos Poetas: Demostenes, y Ciceron Oradores insignes: Livio, y Xenosonte Historiadores admirables.

- En esta clase me atrevo yo á colocar el libro del Padre Codorniu; digo que en la clase de los que es preciso sean generalmente aprobados: porque qué defecto podrá censurar en él el critico mas desabrido? El asunto es importantisimo: el método de una exacta regularidad: el estilo harmonioso, proprio, brillante, enérgico, dulce, natural: todo él abunda de hermosas sentencias, de conceptos agudos: las doctrinas sanisimas, sugeridas de un profundo conocimento de la Ethica christiana: las razones, con que las prueba, igualmente fuertes que ingeniosas; el modo insinuante con que las propone, al mismo tiempo que las introduce, con suavidad en el entendimiento, las hace abrazar amorosamente de la voluntad. Finalmente, hallo este escrito, por qualquiera parte que se mire, tan cabal, que resueltamente desafiaré al -hombre mas invido, sobre que me sefale en al algun defecto probablemente tal. The state of the state of the
- Pero lo mas admirable de él es ser en su asunto original. Quién dixera, que en materia de Ethica christiana, sobre que se han escrito millares de libros, y tratados, en que han mostrado su zelo, habilidad, y doctrina tantos nobles Ingenios, se nos podria dár hoy cosa, no solo nueva en los accidentes, mas tambien en la substancia? Esto, que nadie se atreveria á esperar, executa el Padre Codorniu: conciliar todas las virtudes de la Ethica christiana con las mas escrupulosas atenciones de la urbana práctica: componer el cumplimiento de los preceptos del Cielo con el de todas las obligaciones del pundonor mundano: dirigir al que navega á la patria por un mar lleno de escollos, de modo, que evite todos los riesgos: poner en perfecta consonancia las altisimas voces del Evangelio con las humildes de la cartilla politica. Empresa nueva, pero utilisima; empresa utilisima, pero muy

muy ardua. Muchos havrán conocido por mayor, y dicho; 6 escrito, que esa conciliacion es posible, y practicable; y la dificultad no está en ese conocimiento vago, 6 indeterminado; sino en formar una coleccion de reglas, 6 arbitrios para dár lugar cómodo, y desembarazado al exercicio de las virtudes christianas en todos aquellos lances en que parece se oponen á ese exercicio las maximas de la mundana nobleza. Esto hace el Padre Codorniu, y no sé que lo haya hecho, ná aun tentado con esta especificacion otro alguno. El Padre Causino en su Corte Santa tiró algunas lineas, que en alguna manera parece miraban á este centro; pero realmente la idéa; y el rumbo son diferentes.

5 De modo, que el asunto del Padre Codorniu es hacer unos Caballeros del Orden de Christo, que lo sean mas propriamente, que los que en el Reyno de Portugal gozan esta honrosa denominacion; quanto excede el ser Caballeros de Christo por imitacion, y por la observancia de su doctrina á serlo por el nombre, y la venera. Proyecto verdaderamente grande, y nobilisimo! Dios quiera que logre plenamente el efecto deseado, y á V. P. guarde muchos años, &c.

6 Me olvidaba de decir á V. P. que tambien lei con grande complacencia la aprobacion, que al libro del Padre Codorniu dió nuestro Hermano el señor Abad del Monasterio de San Pedro de Galligans, que ciertamente está buena buena. Y lo mejor que tiene es, que ninguna parte dió en ella á la adulacion; toda la tributó á la justicia. Es verdad, que en elogio de tan bella Obra, sobre lo que se debia á la justicia, no sé que pudiese añadir cosa alguna la adulacion. Asi, el abstenerse de adular al Autor pudo ser virtud, y juntamente necesidad.

7 Aun se contuvo dentro de mas estrechos limites en su aprobacion el Rmo. P. M. Mariano Alberich, Ex-Rector de los Colegios, que tiene la Compañia en Cerdellas, y Gerona, y Prefecto de los Estudios de Artes, y Theología del de Barcelona. Digo, que en su aprobacion aun se contuvo dentro de mas estrechos limites; pues cercenó en la alabanza del Autor mucho de lo que pudiera decir, sin faltar á la verdad; pero con motivo muy proprio de la noble modestia Jesuitica. Fue el Autor discipulo suyo.

# CARTA XXX.

REFLEXIONES FILOSOFICAS, con ocasion de una criatura humana hallada poce há en el vientre de una Cabra.

I UY Señor mio: El monstruoso feto, que poco há se manifestó en la Villa de Fernan-Caballero, y de que V. S. me embió una relacion muy exacta, me confirma el miedo, que mucho tiempo há empezó á congojarme, de que la naturaleza burle siempre todos los conatos de nuestra Filosofia. Varias reflexiones me introduxeron este temor en el alma, el qual succesivamente vá creciendo, de modo, que se me hace muy verisimil, que llegue á tocar la raya de la desesperacion. Muchos siglos há, que los hombres andan inquiriendo las causas de los efectos naturales; y nuchos siglos há, que la naturaleza se obstina en mostrarles solo los efectos, escondiendo las causas.

2 Habrá como siglo y medio, que el Canciller Bacon, hombre de espiritu vasto, é imaginacion elevada, introduxo el desengaño de que, entretanto que los Filosofos no saliesen de las idéas abstractas, y Metafisicas, ningun conocimiento adquiririan de la naturaleza; insinuando al mismo tiempo. que el unico medio para explorar sus senos era la aplicacion al examen del mecanismo. Como fue facil persuadir esta verdad á muchos entendimientos limpios, y no preocupados, se concibieron unas grandes esperanzas de que con esta antorcha en la mano se desterrarian todas las sombras, que hasta entonces havian ocultado la causas naturales. Pero estas esperanzas no duraron mucho. Descartes, y Gasendo abrazando la idéa del mecanismo, erraron el uso, porque se abanzaron á systémas generales, expuestos á tantas objeciones, algunas en mi juicio insuperables; que los hombres de entendimiento mas sólido vinieron á quedar en una incertidumbre igual á la confusion antecedente. Pero esos mismos salieron de ella, é hicieron salir á otros muchos, descubriendo, que el verdadero mecanismo no se debia indagar por idéas theoricas, sino por observaciones experimentales, sin pensar en systéma general alguno; sí solo contemplando una por una las especies de los Fenomenos. Alcanzóse por este camino algo de verdadera Fisica, no á la verdad penetrando á alguno de los principios primordiales de las cosas, sí solo descubriendo las causas inmediatas, ó proximas de algunos particulares efectos. Pero esto bastó para que reviviesen las esperanzas yá perdidas de sondear enteramente la naturaleza.

3 Mas qué sucede? Que la naturaleza, empeñada siempre en desengañarnos de lo poco que abanzamos, succesivamente nos vá presentando nuevos Fenomenos antes no vistos,
ni aun imaginados, con unos de los quales nos hace dudar
de lo que antes dabamos por asentado, ó tambien nos muestra, que hemos errado en eso mismo: con otros nos hace vér,
que quanto hemos alcanzado en comparacion de lo que resta
no es mas, que un atomo comparado con un monte; ó una
gota de agua respecto de todo un Oceano: con otros, en fin,
que aun en aquellas materias, en que reconociamos grandes
dificultades, hay otras dificultades mayores, y mysterios mas
profundos.

4 Estaban los Filosofos satisfechos de sus explicaciones en orden á todos los meteoros igneos, que vemos errar por el ayre, y de que en esta materia yá no havia mas que discurrir; y vé aqui, que de algunos años á esta parte empieza á arrebatar los ojos, y admiraciones de los Filosofos el magnifico espectaculo de la Aurora Boreal, pendiente con evidencia de otras causas diferentisimas de las que se havian imaginado para los demás meteoros igneos, y capáz de inducir la duda de si estas estaban bien imaginadas.

5 Havia Descartes adivinado en grueso, 6 por mayor la causa de las admirables propriedades atractiva, y directiva del Imán; y este acaso fue el mayor, y mas felíz esfuerzo de aquel valiente genio, pero quedando siempre en la portentosa variedad de los Fenomenos vastisimo campo á nuevas especulaciones; y como si estos verisimilmente no diesen materia bastante en que exercitarnos hasta el fin del mundo, se nos aparece de un tiempo á esta parte en la virtua Elec-

trica otro abysmo de maravillas, que, á lo que se puede juzgar, darán tanto exercicio á los ingenios, como las de la magnetica.

Considerabanse los Filosofos descansados para siempre de la fatiga de averiguar la altura de la Atmosfera, porque los repetidos experimentos del desigual peso de ella en diferentes alturas los havian becho inferir, que su elevacion es de diez y seis, ó diez y siete leguas Francesas. Y quando estaban convenidos en esto, sucede, que Mr. de Mairán, ( que hoy por la demision de Mr. de Fontenelle es Secretario de la Academia Real de las Ciencias) meditando profundamente sobre el Fenomeno de la Aurora Boreal, y la causa de él, coligiendo probabilisimamente de la altura del Fenomeno la altura de la Atmosfera; resuelve, que esta se eleva por lo menos á doscientas leguas sobre la superficie de la tierra. Por lo menos digo, porque el fundamento, sobre que discurrió Mr. Mairán, dexa lugar abierto á que su altura sea mucho mayor, que la señalada. Y en efecto, poco despues Mr. Casini, el hijo, combinando las observaciones hechas por etros del ascenso, y descenso mayor, ó menor del Mercurio en el Tubo de Torriceli, colocado en diferentes alturas, se atrevió á pronunciar, que la de la Atmosfera podia muy bien llegar, y aun pasar de quinientas leguas.

Tampoco el ascenso del Mercurio en el Tubo de Torziceli, reglado por el peso del ayre, tuvo la firmeza que se havia pensado. El célebre Boyle, y el Vizconde de Brounker, Presidente de la Sociedad Regia de Londres, observaron, que en algunas circunstancias el Mercurio quedaba suspendido en el Tubo á la altura de treinta y quatro dedos, á la de cincuenta y dos, á la de cincuenta y cinco, y en fin, á la de setenta y cinco, en vez de veinte y siete, ó veinte y ocho, á que le hace subir el peso del ayre. El señor Don Tiburcio de Aguirre, que hoy es del Consejo de su Magestad en el de Ordenes, y Capellan Mayor de las Descalzas Reales, siendo Fiscal del Consejo de Navarra, me comunicó otra observacion semejante, que él havia hecho, para que yo discurriese la causa de tan no esperado Fenomeno. Yo discurri, y le propuse una, que no le satisfizo, porque no era adaptable á las circunstancias de su experimento; con

204 Reflexiones sobre un Monstruo, &c. que yo no tuve que hacer sino confesarle, que atentas ellas mi solucion de la dificultad era insuficiente, diciendole al mismo tiempo, que no esperase de mí otra mejor, porque el célebre Holandés Huyghens, haviendosele propuesto los experimentos de los dos Filosofos Ingleses mencionados, tampoco en realidad acertó con la causa de aquella rara desigualdad; pues en suma solo dixo, que la elevacion del Mercurio hasta veinte y siete, 6 veinte y ocho dedos, en virtud del peso del ayre, estaba establecida con tanta evidencia, que era absolutamente innegable; pero que en algunas circunstancias concurria con el peso del ayre otra causa oculta mas fuerte que él, y hacia la elevacion mucho mayor, lo que no es mas, que una conjetura vaga, que nada enseña; y pues un ingenio tan grande como el de Mr. Huyghens no pudo arribar á la solucion especifica de la dificultad, cómo podria vencerla el mio, siendo muy inferior al de aquel gran Filosofo? En el Tomo decimo de la Historia de la Academia Real de las Ciencias de Mr. Du-Hamel, pag. 532, se lee el Fenomeno observado por Boyle, y el Vizconde Brounker; y en la siguiente el esfuerzo inutil de Huyghens para investigar la causa.

8 A la misma contemplacion de la insuficiencia de nuestro entendimiento, para penetrar las obras de la naturaleza, me conduce el objeto que V.S. me hizo presente con la relacion, que se sirvió de enviarme. Con juicio profundo, y verdaderamente filosofico dixo Aristoteles, que en todas las partes de la naturaleza, sin exceptuar alguna, hay algo admirable: Cum nulla res sit naturæ, in qua non mirandum aliquid inditum videatur (lib.1 de Part. Animal. cap. 5.). En todas las obras de la naturaleza hay que admirar. Pero en mi juicio, en ninguna tanto como en la produccion animal; de modo, que juzgo mas accesible la explicacion de las causas del fluxo, y refluxo del mar, de las propriedades del Imán, y de la virtud electrica, que la del mecanismo de la produccion de los animales, cuya formacion, desde el punto de la concepcion, hasta el del parto casi toda está llena de mysterios. Todo este progreso está cubierto de tinieblas. Pero en el principio de él; esto es, en la concepcion, ó primera formacion es la obscuridad mucho mayor. Esto sucede en la

formacion regular, y ordinaria; quánto mayor será la confusion en la que es tan extraordinaria, y peregrina como la del monstruo, que acaba de parecer en la Villa de Fernan-Caballero? Algunos Filosofos modernos abrieron cierto camino para dár alguna luz á aquella mysteriosa obra, y fueron seguidos de muchos, en cuyo numero pude yo contarme un tiempo, por haver prestado, no á la verdad asenso firme, sí solo probable, ú opinativo á aquella nueva idéa. Pero veo, que el nuevo monstruo destruye la nueva idéa, y descubre, que aquella imaginada nueva luz no fue realmente mas que una nueva sombra. Voy á explicar el monstruo, y á explicarme á mí.

mixto de las dos especies humana, y caprina, al modo que nos pintan los Faunos, Satyros, ó Sylvanos del Gentilismo. Lo uno, porque la unidad individual supone la especifica. Ese es un individuo solo, pues es, no bicorporeo, sino uni-carporeo: luego pertenece á una sola especie. Lo otro, porque la mixtura de dos especies, aun siendo brutas una, y otra, está reputada entre los Filosofos por tan imposible, que señalan por exemplo de todo lo que es repugnante, ó quimerico el Hirco-cervo; esto es, el complexo de cabra, y ciervo; y por la quimera misma, el complexo de la leonina, caprina, y serpentina, segun lo de Ovidio (6. Metamorf.):

## Quoque chimæra jugo mediis in partibus bircum, pectus, & ora leæ, caudam serpentis babebat.

ro Supongo lo segundo, que no es de una tercera especie, 6 media entre las dos humana, y caprina. La razon es,
porque siendo un individuo, no puede tener mas de un alma,
y no hay alma media entre la racional, y la bruta. O es
material, 6 inmaterial. Si material, es enteramente bruta; si
immaterial, es enteramente racional. De la comixtion de brutos de diferente especie puede resultar individuo de una tercera especie, 6 media entre las dos, como en efecto resulta
del jumento, y de la yegua. Mas de la comixtion de la especie humana con alguna bruta es imposible esta resultancia
por la razon alegada.

Tom. III. de Cartas.

306 Reflexiones sobre un Monstruo, &c.

1 I Consiguientemente á estas dos suposiciones digo, que ese monstruo se debe declarar integramente colocado dentro de la especie humana; porque lo que la figura declinó ácia la caprina, es tan poco, que no puede inducir la mas leve duda. La descripcion, que V. S. me envió, le representa en la forma siguiente.

- 12 La cabeza era redonda como la bumana: los ojos abiertos en el sitio regular: las cejas, y pestañas con pelo rubio muy suave, que con dificultad se percibia: las narices romas de figura bumana: la boca lo mismo: la lengua de la misma forma, solo que terminaba en dos puntas: las orejas de cabra, y en su cóncavo parece que apuntaban otras bumanas: la barbilla, y quixada inferior algo salida afuera de la superior: los labios, y enclas de figura bumana: el pescuezo, y bombros de la misma figura, y el nacimiento de los brazos del mismo modo seguidos, y rectos, solo que terminaban en una mano redonda, que apuntaba en su circunferencia cinco dedos en una, y en otra seis, que en vez de uñas tenian unas pesuñas pequeñas; por la parte inferior de la mano se manifestaba la palma de mano bumana; y por la superior se descubrian los nervios, y venas, que corrian del brazo, y muñeca, basta los dedos: las espaldas. y pecho extendidas en forma humana, y se dexaban ver las costillas: el vientre, y partes posteriores opuestas á él de la misma figura: los testiculos divididos en dos bolsitas, separadas una de otra como un dedo, y manifestaban tener en su interior algun liquido: en la rabadilla tenia una colita pequeña, como el grueso de un dedo de larga: los muslos, piernas, y pies del mismo modo que se ba referido de brazos, y manos : á la entrada del pecho tenia un hoyito, como se registra en el cuerpo bumano: la longitud del monstruo desde la cabeza á los pies era algo mas que una tercia: el grueso como de infante bumano recien nacido al regular tiempo: la superfisie de todo el monstruo blanca, y suave, sin pelo alguno (ni en la cabeza, á exsepcion de las cejas, y pestañas, como se ha referido), como se registra en el infante bumano. Hasta aqui la pintura que se hace en la relacion.
- 13 En la qual ningun miembro se representa determinadamente caprino, á excepcion de las orejas; porque las que se llaman mano redonda, y pesuñas, podrian ser mano, y

pesuñas parecidas á las de otras muchas bestias, 6 á poco que se desviasen de la figura regular, las darian esos nombres. El de cola se daria á qualquiera excrescencia que huviese en aquel sitio, 6 acaso sería el hueso sacro algo mas prominente que lo ordinario. La terminacion de la lengua en dos puntas no es proprio de las cabras, y asi no se puede llamar lengua caprina, sino simplemente monstruosa, 6 irregular. Y aun mucho mayor monstruosidad, dice el Doctor Martinez en su Anatomía Completa, pag. mibi 502, citando por testigo á Doléo, se vió en una muchacha, que tenia dos lenguas.

14 Acaso aun las orejas se imaginaron caprinas, solo por la preocupacion de hallarse el feto dentro de una cabra; de modo, que aquellas mismas, sin la mas leve variedad en la conformacion, si el feto estuviese incluído en una perra, 6 en una cierva, se llamarian caninas, 6 cervinas. Y realmente me parece, que en aquel estado del feto no sería muy facil distinguir unas de otras.

- 15 No por eso pretendo yo, que en uno, ú otro miembro en que la naturaleza apuntó configuracion bruta, nada, ó poco desemejante al miembro correspondiente de la madre, no sea lo mas verisimil, que dicha configuracion fuese heredada de ella; sí solo, que esto no es absolutamente necesario, porque iguales imitaciones de miembros brutos se vieron tal vez en producciones, que lo fueron adecuadamente de nuestra especie: de que se pueden vér algunos exemplos en el tercer Tomo de la Specula Physico-Mathematica del Padre Zanh, Scrutin. 5, cap. 4, como alas, pies, y uñas de varias aves, con cuyas especies era imposible á la nuestra conmixtion venerea. Refiere tambien el mismo Autor de un niño, que nació con trompa elefantina en París, donde no havio Elefantes.
  - 16 Pero si fuesen (me dirá alguno) mero error de la naturaleza, sin designio de imitar los miembros maternos, las orejas, y pesuñas, que tiraban á caprinas, á no haver ese error, podria el feto, aunque concebido de la cabra, tener en todo, y por todo figura humana. Respondo concediendo redondamente la consequencia: porque si la naturaleza pudo formar en la matriz caprina cabeza, cara, bra-

- 308 REFLEXIONES SOBRE UN MONSTRUO, &c. 20s, pecho, piernas, pies, &c. que es lo mas, observando en esos miembros la configuracion humana; por qué no podria observar la misma en orejas, y manos, que es mucho menos?
- 17 Y qué? No se han visto vá partos perfectamente configurados á lo humano, aunque concebidos en matriz bruta? Algunos nos presentan las Historias, y me alegro de que la série, ó progreso del discurso naturalmente me haya conducido á un punto de Fisica tan curiosa. Plutarco en los Paralelos, cap.55, refiere, que haviendo un tal Fulvio Stello mezcladose con una yegua, ésta parió una niña, no solo perfecta en la figura humana, mas tambien muy hermosa. En el Theatro de la Vida Humana, tom.4, pag. 964, citando á Stobéo, se refiere, que de la mezcla de Ariston, joven noble de Efeso, con una jumenta, se produzo tambien una hermosisima niña. Siendo yo muchacho se contaba, citando muchos testigos, que havia una muger en la Rioja, á quien llamaban la Hija de la Baea, porque realmente lo era, sin que en alguna cosa degenerase de la figura humana, salvo que una parte de la espalda estaba cubierta de pelo aspero, ó cerdoso, lo qual se puede reputar por nada.
- 18 En el tom. 6. del Diccionario de Moreri, v. Ursin, · (Joseph) se lee la peregrina relacion siguiente: "Dióse este - » nombre de Joseph Ursino á un niño monstruoso, que se soballó en las selvas de Lithuania el año de 1661. Vieron men ellas ciertos cazadores una tropa de Osos, y entre sellos dos pequeños, que tenian figura de hombres. Persi-» guiendo las fieras, pudieron coger uno de ellos, el qual hizo »la resistencia que pudo con uñas, y dientes. Atado le lle-» varon á Varsovia, donde lo presentaron al Rey, y Reyna » de Polonia. Su estatura representaba la edad de nueve años. »La cutis era extremamente blanca, como tambien los cabellos. Sus miembros eran bien proporcionados, y muy »fuertes. Era de hermoso rostro: los ojos azules; pero sus » potencias se conservaron siempre tan embrutecidas, que »parecia no tener de hombre mas que la figura. No tenia nel uso de la loquela, y todas sus inclinaciones eran bruta-»les. Sin embargo, reconociendole por hombre, le bautizó - nel Obispo de Posnania, siendo su Madrina la Reyna, y

"su Padrino el Embaxador de Francia. No huvo poco tra-»bajo en suavizar, y domesticar el genio feróz de este niño. »como tambien en enseñarle algo de los principios de la Re--»ligion, porque no pudo hablar jamás, aunque en la lengua »po havia defecto alguno. Se conoció no obstante, que no »se havia perdido enteramente el tiempo en instruirle, por-»que quando le hablaban de Dios, levantaba las manos, y los "ojos al Cielo. El Rey se le dió á un Señor Polaco, que le »llevó á su casa para que sirviese con los demás domesticos; » pero nunca abandonó del todo la ferocidad del natural, que »havia contrahido entre las bestias. Tomó sin embargo el »habito de caminar recto sobre los dos pies, y iba donde »le enviaban. Comia con igual gusto la carne cruda, y la »cocida: no podia sufrir ropa alguna, ni zapatos, ni cubria njamás la cabeza. Algunas veces huía á las selvas vecinas, »donde se complacia en destrozar con las uñas las cortezas »de los arboles, y chupar su jugo. Se notó, que en cierta »ocasion un Oso, haviendo muerto á dos hombres, se llegó ȇ él sin hacerle daño alguno, antes bien alhagandole, y »lamiendole cariñosamente el cuefpo, y la cara." Cita el Diccionario sobre esta Historia á Juan Redwits, Carm. Alc.

monstruo á esta criatura, no desdiciendo en miembro alguno de la configuracion humana. Si le dán este nombre por su particular indocilidad, y rudeza, esa solo será una monstruosidad metaforica, como tambien por el extremo contrario se llaman monstruos aquellos que hacen grandes ventajas á los demás hombres en la perspicacia intelectual. Si es por la raridad, tambien se podrá llamar monstruosidad una singularisima hermosura.

tro Havrá acaso quienes condenen por increíbles las quatro Historias referidas. Pero será sin razon; pues con el argumento, que hice arriba, está vencida toda la dificultad para su asenso. Supongo ciertisima en lo substancial la relacion del monstruo de la Villa de Fernan-Caballero, pues V.S. me la asegura perfectamente autorizada. Supuesto que la naturaleza en aquella solo aberró de la configuracion humana en uno, ú otro pequeñisimo miembro, acertando en todo lo demás, por qué en otras producciones de padre ratom. III. de Cartas.

310 REFLEXIONES SOBRE UN MONSTRUO, &c. cional, y hembra bruta no podrá acertar en todos?

Ursino se representa alguna especial dificultad, por la que hay en la comixtion venerea de individuo de nuestra especie con alguno de aquella especie ferina. Mas al fin la juzgo absolutamente posible, supuestas algunas circunstancias, que no puedo expresar, por ser la materia en sí tan torpe, y abominable.

22 Añado, que asi como el hecho, si es verdadero, todo el Reyno de Polonia es testigo por la publicidad que le dieron la intervencion de los Reyes, y otros altos Personages en su bautismo, y educacion; y necesariamente en esta suposicion aún subsisten hoy munumentos, que lo calificar; asimismo si fuese falso, toda Polonia testificaria ser supuesto el suceso, por lo que es inverisimil, que con data tan reciente se atreviese Autor alguno á fingirle, mucho menos Autor Polaco, como suena al parecer el apellido Redwits.

23 Mas á la verdad, para el designio, que me he propuesto, de mostrar, que la naturaleza se obstina siempre en hacer burla de toda nuestra Filosofia, no he menester, que la historia del niño Ursino sea verdadera. Bastame que lo sean las tres antecedentes. Bastame que lo sea qualquiera de ellas. Aun quando los hechos fuesen falsos en quanto á la existencia, bastame que sea verdadera su posibilidad, la qual á mi parecer tengo claramente deducida del suceso de Fernan-Caballero. Y finalmenté, aun este por sí solo me basta.

24 Ponderé arriba, y con razon, quán impenetrable es el mecanismo de la generacion animal; y vuelvo á decir, que tengo este mysterio por mas profundo, que la coleccion de todos los fenomenos de la virtud magnetica, y electrica. Porque al fin, que haya unos corpusculos invisibles, que se mueven de tal, ó tal modo, por tales, ó tales cuerpos; y ese movimiento, segun varias circunstancias, y combinaciones, se modifique de tal suerte, que de él resulten en los cuerpos visibles esotros movimientos, que constituyen la variedad de los fenomenos magneticos, y electricos, en general se entiende bien, pues sabemos con evidencia, que hay corpusculos invisibles: sabemos, que los efluvios de los cuerpos por la mayor parte constan de esos corpusculos invisibles;

y sabemos en fin, que los corpusculos invisibles del poco ayre, contenido en los granos de la polvora, y dentro de ellos mismos, causan aquel violentisimo movimiento, que derriban muros, y torres. Estas noticias, y otras semejantes nos ponen en estado de concebir muy verisimil, á lo menos por mayor, la invisible causa de aquellos fenomenos. Mas que de una masa, al parecer perfectamente uniforme, ú homogenea, y totalmente desemejante á todo cuerpo animado, resulte la admirable organica estructura de ese mismo cuerpo, solo se cree porque se vé, y se reputaria absolutamente imposible, si no se viese.

#### NOTA.

Es cosa enteramente averiguada, que no es la polvora por si misma la que dá impulso á la bala; sí solo el ayre contenido en sus poros, y en los intersticios de los granos; el qual, en-rarecido por el fuego con portentosa fuerza, se estiende á espacio muchos millares de veces mayor, que el que anteriormente ocupaba.

- 25 Los que juzgan desembarazarse de la dificultad, recurriendo á la que llaman Facultad formativa, son los que mas yerran, porque piensan decir algo, quando nada dicen: voz de Escuela, que si significa algo, solo significa, que un agente, que puede formar el cuerpo animado, es el que le forma: Perogrullada Filosofica, semejante á las de Raymundo Lulio, que difine al hombre, animal bomificans: á la naturaleza, forma cui proprie competit naturare: á la proporcion, forma cui propriè competit proportionare, &c. Es evidente, que nada se hace de la materia, sino por mecanismo. Y como en todos los animales un agente ciego, que no sabe qué es mecanismo, ni que hay mecanismo, puede acertar con esa portentosa maniobra, incomprehensible á todo humano discurso? Hay Autores, que dán á la facultad formatriz los nombres de Plastica, y Arquitectonica, para saciar con tan sonoras voces el oído, yá que dexan en ayunas el entendimiento.
- 26 Mas yá algunos Modernos, dando azadonadas en este campo, que dexaron inculto los Antiguos, se abanzaron V 4.

312 Reflexiones sobre un Monstruo, &c. á decir algo, y aun á decir mucho, como ello fuese verdade o, recurriendo por un raro camino á aquel agente, que: todo lo sabe, y todo lo puede. Para este efecto formaron un discurso progresivo desde la planta, hasta el hombre. Examinando la semilla de las plantas, hallaron algunos vestigios, de que en ellas antes de germinar están contenidas formalmente las plantas mismas con toda la organizacion, ó disposicion de miembros respectiva á la especie de cada una. Dicen, que en la semilla del tulipan se vé esto distintamente con el microscopio. Yo no hice la experiencia. Mr. de Leeuwenhoek, de la Sociedad Real de Inglaterra, insigne Observador de la naturaleza, afirma, que en muchas especies de granas se vé claramente con el microscopio toda la planta entera, aunque á la verdad encogida, ó arrollada, lo que nada quita, ó pone á su integridad; añadiendo, que la raíz, y las hojas están en una situación no confusa, sino: distinta. Puede verse sobre esto el Abad de Vallemont en. su Tomo primero de Curiosidades de la naturaleza, y el arte, pag. 44.

Hallando, pues, á su parecer, los Filosofos, de que hablo, en la semilla de una planta contenida enteramente otra planta, infirieron, que esta segunda planta, aun quando contenida en la semilla de otra, tambien tenia su semilla,. la qual, siendo de la misma naturaleza que la antecedente, debia contener formalmente otra planta. Puesto este principio, se hace precisa la propria progresion de semilla en se-/ milla hasta la primera que huvo en el mundo; porque en cada semilla, que sea la quarta, que la vigesima, que la centesima, milita la misma razon. Ni aterró á estos Filosofos la prodigiosisima pequeñéz á que era preciso reducir la planta contenida en la, pongo por exemplo, centesima semilla; porque esta dificultad solo toca á la imaginacion, no al entendimiento, el qual en la infinita divisibilidad de la materia vé posible la succesiva diminucion de la estatura de las plantas sin limite alguno.

28 No pienso, que el haver hallado la exacta configuracion del tulipán, ó de algunas otras plantas en sus semillas, fuese en estos Filosofos total determinativo para la idéa expresada. Acaso solo fue excitativo de ella. Es el caso,

que lo que los movia eficazmente á buscar camino por donde recurrir á la causa primera, fue la insuficiencia que reconocian en la planta para hacer de su semilla otra planta, 6 en la semilla misma para la misma obra: pues asi la planta, como la semilla son agentes ciegos, absolutamente ignorantes de la estructura organica de la planta. Toda obra bien formada pide Artifice inteligente, y tanto mas inteligente, quanto ella fuere mas primorosa. La disposicion organica de una planta excede á quanto hace el arte humano. Cómo podrá arribar á esa perfeccion una causa enteramente desnuda de todo conocimiento? Puestos, pues, en la necesidad de buscar causa inteligente, la naturaleza misma en el examen de las semillas de las plantas les mostró el camino por donde havian de hallarla, llevandolos con la ayuda de su discurso de semilla en semilla, hasta dár en la primera con la primera Causa, dotada de inteligencia in-

29 Mas como en el cuerpo animal hay la misma necesidad, y aun al parecer mayor, en atencion á su esquisitisimo artificio, de darle causa inteligente, oportunamente se les presentaron los primeros los peces, en cuyas huevas, 6 huevos hallaron verdaderas semillas, y en cuyas semillas hallaron verdaderos huevos, porque realmente parecen, y son uno, y otro. Y vé aqui descubierto en ellos el mismo camino que en las semillas de las plantas para arribar á la primera Causa.

30 Hallados en los peces huevos, que son semillas, es natural colegir lo mismo de los huevos de las aves; con que yá no restaba sino hallar huevos en los demás brutos, y en el hombre, para asentar, que todos los animales se forman de huevos, y por consiguiente de tan verdaderas semillas, como las de plantas, y peces.

31 Encontróse á la verdad para ello algun tropiezo en la famosa distincion que havian establecido los Filosofos de animales viviparos, y oviparos; como dando por sentado, que unos animales engendran por medio de huevo, y otros no, y colocando en aquella clase aves, y peces, y en esta los demás brutos, y el hombre. Pero bien mirado, la autoridad de los antiguos Filosofos, que apenas llegaron á palpar

- 314 REFLEXIONES SOBRE UN MONSTRUO, &c. la ropa á la naturaleza, no debia detener á los modernos, una vez puestos en tan bello camino, como se hallase en la hembra, yá racional, yá bruta, cosa capáz de recibir oportunamente la denominación de huevo.
- 22 Pareció á muchos Anatomistas hallarse esta en efecto en ciertos miembrecillos de la hembra destinados á la generacion, á quienes antes daban el nombre mismo que se dá á otros que hay en el masculo, destinados tambien á la misma obra; pero haviendo el célebre Bartholino, por la razon de parecer dentro de ellos unos cuerpecillos, que parecen huevos, empezado á llamarlos Ovarios; yá comunmente se. substituye entre los Anatomistas este nombre al que tenian antes. Están estos miembros, que son dos, como en el masculo, no en el sitio manifiesto que los de este, sino recogidos en la cavidad del bypogastrio, à los lados del fondo del utero, de quien distan dos, 6 tres dedos, y con quien se comunican, mediantes las tubas llamadas Fallopionas, por su descubridor Gabriél Fallopio. Dentro de ellas están contenidas muchas vegiguillas del grueso de alberjones verdes, llenas de un humor diafano: á estas dieron el nombre de huevos. por parecerles tales, y algunas observaciones los confirmaron en esta opinion.
- 33 Dicen, que el Medico Mr. de San Mauricio en el vovario de una muger, que abrió en París el año de 1682, halló un feto enteramente formado: que Mr. Olivier, Medico de Brest, vió, que una muger preñada de siete meses parió un plato lleno de huevos de diferentes tamaños, desde el de una lenteja, hasta un huevo de paloma, unidos en forma de racimo: que Wormio vió otra, que arrojó un huevo, y Bartholino lo confirma: que Teofilo Bonet en una Carta suya testifica de otra que expelió una grande cantidad de huevos: Lauzono de otra que parió uno, ni tan grande como los de gallina, ni tan pequeño como los de paloma.
- 34 Creo no podrán quexarse los que llevan la opinion de que la generacion del hombre, y de todos los demás animales se hace ex ovo, de que no he representado los fundamentos, y motivos de ella con la mayor eficacia, y modo mas persuasivo, que me ha sido posible: de modo, que el que solo leyere lo que llevo escrito hasta aqui, hará á mi

parecer juicio de que me inclino á la misma opinion: mucho mas si tiene presente lo que en orden á ella dixe en el tom.6 del Theatro Critico, Disc.1, Parad.14.

25 Confieso, que un tiempo tuve por bastantemente probable la sentencia de que todos los animales se engendran de huevo, y asi lo insinué en el lugar citado del Theatro Critico; mas yá llegó el caso de mudar de opinion, y hacer constar al público, que yá soy de otro sentir, sin que para eso me embarace el absurdisimo dictamen de cierto Escritor moderno, que poco há dió el nombre de vergonzosa palinodia á la retractacion que bice de cierta cosa, que havia escrito poco antes. Vergonzosa palinodia? Solo quien por una rara fatalidad esté determinado á entender todo al revés, podrá dár á una voluntaria retractacion ese nombre. Vergonzosa palinodia? No sino noble sencilléz, y purisimo amor de la verdad. Vergonzosa palinodia? Asi llamará tambien todas las retractaciones del Gran Padre de la Iglesia San Agustin. Vergonzosa palinodia? Si la ingenua confesion de la verdad, que antes no se conocia, ó en cuyo conocimiento se havia padecido alguna equivocacion, es vergonzosa, y reprehensible, será honesta, y laudable la cerril, y rustica terquedad de mantener el error despues de conocido. Si tan monstruoso desatino se admite, y estiende en España, será nuestra Peninsula la region de la barbarie. A la verdad, por nuestra desgracia la práctica, que puede conducir á aquella detestable theorica, bastantemente introducida está; porque hay muchos, y de ellos conozco no pocos, que despues de ponerles delante unas claras, y evidentes convicciones, yá de sus opiniones disparatadas, yá de citas falsas, yá de hechos supuestos, vá de inteligencias siniestras, todavia porfian, se endurecen, y obstinan en calificar con nuevos errores, y falsedades las falsedades, y errores antecedentes, con que al fin, 'con porfias sobre porfias, y embrollos sobre embrollos, logran cansar á los que querrian desengañar al público; pues fatigar á los desengañadores es lo unico á que pueden aspirar.

36 Mi exemplo en quanto á retractar en el Suplemento del Theatro Critico alguna parte de lo que havia escrito en los Tomos antecedentes, no sé á quién haya movido á la imitacion hasta ahora. Acaso esto en algunos pende de que

si empiezan á retractar, hay tanto que hacer en ello, que casi lo han de llevar todo, como se dice, á roso, y belloso, que es lo que dixo cierto Poeta Italiano á un coplizante, que le pidió limase cierta composicion que havia hecho: Señor mio, si me pongo á limarla, todo se irá en limaduras. Esta en mi juicio es una de las principales causas de no apurarse tanto la verdad de las cosas en España. Es el caso, que como la mala fé en el comercio pecuniario en vez de adelantar suele arruinar los caudales, del mismo modo la mala fé en el comercio literario atrasa visiblemente los progresos de las letras. Pero volviendo al proposito,

37 Repito, que aunque un tiempo tuve por bastantemente probable la opinion de que en todos los animales se hace la generacion ex ovo, ahora me hacen mudar de parecer los casos ahora referidos de hallarse fetos de figura humana dentro de matrices de hembras brutas; y supuesta la realidad, harán mudar á qualquiera, como no sea de los cerriles. Ni es menester, que todos aquellos casos sean verdaderos; basta que lo sea el reciente de la Villa de Fernan-Caballero, porque uno solo decide la qüestion; siendo claro, que si todos los animales se formasen de huevos, contenidos en las hembras de su propria especie, y en quienes hay los lineamentos correspondientes á su organizacion especifica, nunca podria suceder hallar en matriz bruta cuerpo de configuracion humana.

38 A la verdad, la opinion de los Overos, 6 Ovaristas, aun prescindiendo de este argumento, 6 antes de hacerse esta observacion, yá padecia graves dificultades, especialmente la terrible de la generacion de los hybridas, 6 animales de tercera especie; pues si se formasen del huevo contenido en la hembra, parece que siempre saldrian, no de alguna tercera especie, sino de la especie propria de la hembra. Y lo que hay en esta materia dignisimo de reparo es, que de qualquiera modo que se haga la comixtion de las dos especies, v. gr. de caballo con hembra de la especie asinina, 6 de macho de la especie asinina con hembra de la especie equina, siempre sale el hijo de la especie mular.

39 Este argumento, como digo, es terrible, y no podian menos de conocer su fuerza los Autores Ovaristas. Pero como á los que están encaprichados de algun systéma se hace durisimo abandonarle, aun quando se hallan apretados de la mas fuerte objecion, buscan algun resquicio para el efugio, y por insuficiente que sea, quieren que valga como bueno: de modo, que á los Autores muy systematicos se puede dár esta denominacion, aun quitando de ella la primera sylaba. Así no hay que estrañar, que los que hasta ahora siguieron el systéma del huevo, hayan procurado á toda fuerza mantenerse en él, mayormente siendo tan especioso.

Realmente están de parte de él dos motivos, que parece conspiran á constituirle apreciable. El primero es la analogía que hay entre aquellas vegiguillas, que se vén en el llamado ovario, ó los verdaderos huevos. El segundo, la bien fundada consideracion, consiguiente á varias observaciones de que la naturaleza en la produccion, no solo de diferentes especies, mas aun de diferentes generos, sigue alguna uniformidad, aunque mezclada con una dosis, yá mayor, yá menor de discrepancia; y esta mixtura de uniformidad, y discrepancia se halla en algun modo entre las vegiguillas de los viviparos, y los huevos de los oviparos, como asim ismo entre estos, y las semillas de las plantas.

41 Donde es oportuno advertir, que la observada uniformidad discrepante, asi como dió motivo para extender los huevos ácia arriba, le dió tambien para extenderlos ácia abaxo; esto es, dió motivo á unos Autores para subir los huevos generativos desde los animales viviparos, hasta los hombres, y á otros á haxar las semillas desde las plantas,

hasta las piedras.

42 La especiosidad de este systéma, ayudado de los dos motivos dichos, me impelió un tiempo á contemplarle probable, aunque no con tanta adhesion á su probabilidad, que no hallase otros motivos para fiar poco en los dos expresados motivos. Desconfiaba algo del primero de la analogía; porque haviendo en el mundo muchas cosas, que son lo que no parecen, ó parecen lo que no son, poco se puede fundar en esa diminuta, ó imperfecta semejanza de las vegiguillas femineas á los huevos de aves, y peces. Desconfiaba tambien algo del segundo, porque nadie puede saber á qué pun-

.318 REFLEXIONES SOBRE UN MONSTRUO, &c. punto llega, ó qué terminos tiene esa pretendida uniformidad de la naturaleza. Quién dixera, que hay mucho mayor semejanza entre las semillas de dos arboles distintos, que entre las del mismo arbol? Sin embargo es asi. Engendranse los arboles, no solo de aquellas granas, á quienes damos el nombre de semillas, mas tambien de las varas de los mismos arboles, y de qualesquiera porciones de esas mismas varas. Con que estas porciones tambien vienen á ser semillas. Pero quán desemejantes en todo á la grana! Y aqui tambien se desaparece enteramente la analogía. Mas: Discurriendo por reglas de analogía, y proporcion, asentiriamos á que quanto mayores son las plantas, mayores son sus semillas. Pero no hay tal cosa, sabiendose, que plantas mucho mayores, que otras, tienen mucho mas menudas las semillas.

43 Quando, pues, estaba yá fluctuante entre las dos opuestas opiniones, oportunamente vino el extraordinario feto de la Villa de Fernan-Caballero á sosegar todas las dudas, pudiendo aplicar con levisima inmutacion á este proposito lo que dixo Claudiano, quando por un suceso no esperado se desembarazó de otra gravisima duda (Lib.1. in

Rufinum.):

Abstulit bunc tandem proles caprina tumultum.

de huevo, ó semilla propria de su especie. Nunea se vió, ni se verá, que del huevo de una gallina se engendre una aguila, ni del huevo de una paloma una calandria: luego mucho menos (porque es aún mayor la desemejanza) del huevo de una cabra alguna humana criatura. Y si una criatura humana se pudo formar sin huevo femineo, es evidente, que ninguna le necesita para su formacion.

45 Solo resta responder á las Historias con que pretenden probar la generacion humana ex ovo. A la primera digo, que una cosa tan extraordinaria como hallarse un feto enteramente formado en el ovario femineo se debe probar con una informacion autenticada, y no con sola la deposicion del Medico que se cita. Añado, que en caso que viese algun cuerpecillo en el ovario, estando reducido á tanta pequeñéz, quanta era menester para caber en él, dexando lugar para los demás huevos, mai podria distinguir el Medico si era

fe-

feto humano, 6 otro algun cuerpecillo extraordinario, formado por la coagulacion del liquido contenido en la vegiguilla. Es naturalisimo, que estando el Medico preocupado de la opinion de la generacion ex ovo, viese mas con la imaginacion, que con los ojos los lineamentos proprios del feto humano, que es lo que sucede mil veces en casos semejantes. Uno muy al proposito refiere el famoso Boyle.

46. Dice, que varios Autores escribieron, como cosa muchas veces experimentada, que haciendo legía de las cenizas, ó sales fixos de alguna planta quemada, y helando aquella legía, se representaba en ella la imagen, ó configuracion de la misma planta: que él tentó muchas veces este experimento, y nunca pudo conseguir el efecto prometido, sí solo varias configuraciones, que no se podian adaptar mas á la planta, que se havia reducido á cenizas, que á otra qualquiera planta, ó á otras mil cosas distintas de toda planta, y que lo mismo havia experimentado sucedia en la agua simple. congelada, en que no havia ceniza, ó sal de planta alguna: por lo que, concluyendo, dice, que sospecha fuertemente, que los que aseguran haver visto esos simulacros de plantas, formados de sus sales, ó cenizas, no menos emplearon su imaginacion que su vista en ese espectaculo: Et sanè magnopere vereor, ne qui se ejusmodi plantarum simulachra in glacie vidisse profitentur, imaginationem, non minus quam oculos, ad boc spectaculum adbibuerint. (Tentamin. Fisiolog.)

A las observaciones de huevos femineos, arrojados fuera, respondo, que pudieron ser muy bien bydatidas desprendidas; pues Mr. Fauvel, Cirujano Parisiense, las hallo sobre un ovario femineo, como se lee en la Historia de la Academia Real de las Ciencias del año de 1711, pag. 26. Y en la Historia de la misma Academia del año 1701, paga 28, y siguientes, se refieren observaciones encontradas de distintos Anatomicos: unas, que favorecen el systéma de los huevos, y otras, que le destruyen.

48 Y finalmente, para acabar de cubrir de nieblas, y confusiones esta materia, tambien se refieren observaciones de Anatomicos, que dicen vieron en el sperma masculo, asi del hombre, como de los brutos, los rudimentos de los fetos respectivos. Sobre que se puede vér el célebre Boerhave

320 Reflexiones sobre un Monstruo, &c.

de economia animali, num. 651. Dichas observaciones han inducido en algunos Fisicos la opinion de que no la hembra, sino el masculo contribuye la materia para la generacion. Y no se puede negar, que la formacion del feto humano en la Cabra de Fernan-Caballero dá un gran ayre de probabilidad á esta opinion.

49 Yo sin embargo me abstendré de pronunciar absolutamente por ella; yá porque acaso las observaciones, que la favorecen, no fueron mas exactas, que las antes referidas; yá porque la idéa, que algunos dán á esos, que llaman rudimentos del feto humano, parecerá á muchos muy absurda. No hay opinion alguna en esta materia, que no padezca terribles dificultades. Por lo qual yo juzgo mucho mas razonable dexar el pleyto indeciso, confesando ingenuamente mi ignorancia, que proferir temerariamente alguna sentencia. Una opinion, que viene desde Hippocrates, y al favor de este gran hombre se hizo respetar de muchos, entre ellos recientemente del Doctor Martinez, está tambien expuesta á muchas, y grandes objeciones.

resultó de la comixtion de individuo de nuestra especie con el de una especie bruta, naturalmente me conduce á disipar dos fabulas genealogicas, que se leen en algunos libros, y en que se suponen otras comixtiones semejantes. La primera es, que la ilustrisima Familia de los Ursinos desciende de la mezcla de individuo humano con Oso, 6 con Osa. La segunda, que la nobilisima de los Mariños de Galicia viene de la mezcla de cierto monstruo marino con una muger. Nuestro doctisimo Cardenal Sírondati, en su amenisimo Curso Filosofico, que leí muchos años há, reflere uno, y otro; pero no me acuerdo de si escribe solo refiriendose á lo que dixeron otros, 6 prestando asenso probable á las dos especies.

Digo que entrambas son falsas. La primera pudo nacer de una de dos equivocaciones. Dicen algunos, que el que dió nombre á esta familia fue un Señor llamado Ursus, como se puede vér en el Moreri, v. Ursus; y inconsideradamente tomaron algunos el nombre proprio de un hombre por el comun de una especie beluina. Dicen otros, que el nombre proprio de esa estirpe no es Ursini, ni Orsini, (que

de este segundo modo le escriben los Italianos) sino Rosini; lo que prueban, yá de que las Armas de esa Casa son coronadas de una Rosa, yá de que de ella descienden los Condes de Rosemberg en Alemania. Para una, y otra especie cita el Moreri al célebre Genealogista Imhoff. Segun esta opinion. el nombre Rosini (como ha sucedido á otros muchos) se corrompió, transfiriendole à Orsini, o Ursini; y de aqui se pasó á soñar aquella extraordinaria descendencia.

52 La de los Mariños no la lei sino en el citado Sfrondați, que dice viene ex puella cuidam monstro marino assueta. Pero un Genealogista Español, y Profesor de la Facultad Genealogica, bien conocido, en Carra que me escribió á otro intento por incidencia, me citó para dicha noticia un Autor, llamado Diego Hernandez de Mendoza; el qual (pongo las palabras de la Carta), quando trata de la familia de los Mariños, dice: Que tomaron este apellido, porque beviendo visto un Caballero unos bombres desnudos tomando el Sol al abrigo de una peña, dió de improviso sobre ellos, y solo pudo coger uno, que llevó á su casa; y baciendole curar, se le cayó un cuero grueso, y escamoso, que tenia, descubriendo un rostro de muger bermosa: que lo enseñó á bablar, y tuvo de ella un bijo, de quien proviene esta familia, preciandose de este origen.

53 Yo no sé qué fé merece este Diego Hernandez de Mendoza. Lo que sé es, que aunque soy natural del Reyno de Galicia, y tuve bastante comunicacion con algunos Sehores de esta casa, y aun puedo decir amistad con uno, ti otro, nunca, ni á ellos, ni á otra alguna persona natural de dicho Reyno oí tal especie: Por lo que me resuelvo á juzgarla fabulosa, y que no tuvo mas principio, que el antojo de algun quimerizante, que sobre el sonido de la voz Mariño quiso fabricar esta patraña; como si la misma voz no pudiese haver sido derivada de otras cien cosas, ó sucesos de alguno de esa Casa, que tuviesen alguna relacion con el mar. Del mismo modo, y aun con derivacion mas inmediata podria otro sonar, que los apellidos Carnero, Lobo, Cordero, Baea vienen de otras comixtiones abominables con esas especies.

Nuestro Señor guarde á V. S. &c.

#### APENDICE.

54 Haviendo arriba dicho, que algunos Autores extendieron la formacion de semilla á las piedras, parece justo proponer aqui sus fundamentos. Juzgo, que el famoso Botanista Joseph Pitton de Tournefort fue el fundador de esta opinion, ocasionandole el primer pensamiento, en orden a ella, la contemplacion del Corál, de la Madrepora, y otras plantas marinas, que llaman Petrosas; porque viendo que son cuerpos organizados cada uno en su especie, de una manera constante, y uniforme, coligió, que no podian menos de provenir de semilla. Y prosiguiendo en sus observaciones, le pareció haverla hallado en cierta especie de leche acre, caustica, y glutinosa, que vertiendose de las extremidades de las ramas del Corál, cae al fondo del mar; porque nunca, ó rara vez se mezcla, ó deslie con el agua, y en qualquiera cuerpo sólido, que encuentra, se pega, y pega, mediante su viscosidad, alguna sutilisima semilla, que se debe discurrir lleva envuelta. El que esta semilla hasta ahora no se haya visto nada prueba contra su existencia, pues tampoco hasta ahora se ha visto sino con el microscopio la del helecho, ni la de la seta; sin que por eso duden los Fisicos de que esas dos plantas la tengan como las demás: Y realmente, viendo tanta desigualdad de tamaño en las semillas de varias plantas, que aun de plantas muy crecidas son las semillas mas pequeñas, que de erras menores; y lo mismo se observa en las de los animales (\*): con razon debieron atri-

and the same of the same

<sup>(\*)</sup> NOTA. La semilla, 6 bueva del pez llamado Narwal, que babita en el friisimo Mar de la Groelandia, y tiene mas de veinte pies de largo, es muebo menor, que la de muebos peces de muy inferior tamaño. Llaman algunos á este pez el Unicotnio del Mar, porque tiene un cuerno, que le sale de la mandibula superior; y es tan grande, y fuerte, que con él acomete á las mayores Ballenas, y rompe el mas grueso Baxél. Muchos creen con gran verisimilitud, que de este pez son todas las bastas grandes, que con nombre de Unicornios se conservam en algunos gavinetos, ó tesoros de raridades.

buir la invisibilidad de las dos plantas expresadas á su pe-

quefiéz.

Despues el sabio Conde Marsili, que fue General de las Galeras de Francia, y con esta ocasion se aplicó fuertemente á observar la Naturaleza en todo lo perteneciente al Mar, descubrió las flores del Coral, como se refiere en la Historia de la Academia Real de las Ciencias del año 1710. Y aunque es verdad que no halló dentro de ellas sino un jugo glutinoso (que supongo ser el mismo de que yá se habló) yá parece no se debe dudar de que en ese jugo gluti-

noso está envuelta una imperceptible semilla.

56 Volviendo á Mr. de Tournefort, este haviendo hallado en el Mar piedras, que sin dexar de ser piedras son plantas, y como verdaderos vegetables se forman de semillas, se abanzó á sospechar lo mismo en todas las demás piedras; ofreciendose las primeras á alentarle en este Proyecto Filosofico las piedras figuradas, que se encuentran en diversos sitios, en uno quadradas, en otro lenticulares, en otro polygonas, &c. de modo, que en un sitio se encuentran muchas de una figura, y en otros de otra; de la misma forma que en unos terrenos espontaneamente produce la Naturaleza plantas de tal especie, en otros de otra. De las piedras; que llaman Cuernos de Ammon, y tienen la figura de concha de limazón, se encuentran muchas en la Normandía, y en la Provenza; y no pudiendo sospecharse, que se formaron en algun molde, porque ninguno se halló, que pudiese serlo, se infiere, que se formaron de semilla.

57 De aqui pasó el citado Autor á conjeturar lo mismo en todas las piedras, yá por las beras que tienen, por dondo se rompen mas facilmente, lo qual yá es una especie de organizacion; yá por una observacion, que hizo en la Isla de Candia, la qual le persuadió, que las piedras se nutren como las plantas. Parece que yá esta opinion de Tournefort tiene algunos Sectarios. Yo solo la propongo historicamente.

<sup>324</sup> \*<del>\*\*\*\*\*\*\*</del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## CARTA XXXI.

SOBRE EL ADELANTAMIENTO de las Ciencias, y Artes en España,

Y apologia de los Escritos del Autor.

### EXC.MO SEÑOR.

L zelo, que todos conocen en V. E. en orden á promover en España las Ciencias, y las Artes, me mueve á escribir esta Carta, siendo mi intento representar á V. E. un gran estorvo, que nuestra Nacion se pone al adelantamiento de las primeras, á fin de que V. E. se aplique á removerle; solicitando para ello la intervencion de la autoridad del Monarca, pues de otro modo lo juzgo imposible.

2 No pueden adelantarse las Letras en España entre tanto que nuestros Escritores circunscriban el estudio, y la pluma á lo que supieron, y escribieron los que sueron delante de ellos de siglo y medio á esta parte ( excepcion que hago, porque en el siglo anterior al tiempo dicho tuvo España doctisimos Varones, en nada inferiores á los mas distinguidos, que entonces florecian entre los Estrangeros; sobre lo qual se puede vér el Theatro Critico, Tom.4, Disc. 14.). Supongo que en las tres Facultades de Theología Escolastica, la Moral, y Jurisprudencia nada tiene que envidiar nuestra Nacion á las demás. La Theología Escolastica es como la cabeza de mayorazgo de nuestras Universidades. La Moral, y Jurisprudencia, especialmente en quanto al Derecho Civil, se han cultivado felizmente por gran copia de Autores célebres en una, y otra. Pero saliendo de estas facultades, es preciso confesar la mucha pobreza de España, por mas que quieran negarlo los que por demasiadamente

pobres, ni aun confusamente saben lo mucho que nos falta; ó en caso que tengan una escasa noticia de ello, como de hecho la tienen algunos, por ocultar su pobreza, niegan la comun de la Nacion. Y estos, adulando nuestras Escuelas como ricas en literatura, son gran parte para atajar los progresos en ella. Por lo que yo gritaré á mi Nacion contra estos, ó lisonjeros, ó ignorantes, con aquellas palabras del Profeta Isaías: Popule meus, qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt, & viam gressuum tuorum dissipant. (Isai. cap.3.)

- 3 Pero en los mismos, que por esta parte adulan nuestras Escuelas, anda la maledicencia muy cerca de la lisonja, hermanandose estos dos extremos, aunque al parecer tan distantes. Es el caso, que la lisonja abre el camino á la maledicencia. Cómo? De este modo. Despues de entablado, que acá abundamos en todo genero de literatura, si algun Autor Español, porque Dios le dió el espiritu, y capacidad necesaria para ello, se abanza mas allá de los limites, en que hasta ahora se contuvieron nuestros Profesores, procurando dár á la Nacion luces, que le faltan en otras materias; si descubre á sus compatriotas nuevos Países intelectuales, á fin de hacerlos participes en la posesion de ellos; qué le sucede? Lo que al gran Colón en el descubrimiento de las Indias Occidentales: lo que al gran Vasco de Gama en el descubrimiento de las Orientales: padecer insultos, y conspiraciones de parte de aquellos mismos, que eran interesados en el descubrimiento. En las oposiciones, que se hacen á estas empresas literarias, frequentemente se ponen baterías contra la honra, como en las de aquellos dos Heroes huvo tentativas centra la vida.
- 4 De los que se oponen, unos proceden por ignorancia, otros por malicia. Los primeros tienen alguna disculpa; ninguna los segundos. Y la malicia de estos atrahe por auxiliar suya la ignorancia de los otros. Grita este, que quanto dá á luz el nuevo Escritor son unas inutilidades, que tanto vale ignorarlas, como saberlas. Clama aquel, que todas novedades en materias literarias son peligrosas. Fulmina el otro, que quanto produce como nuevo su compatriota, es tomado de Estrangeros, que, ó son hereges, ó les falta poco para serlo. Y aqui entra con afectado enfasis lo de los ayres in-

326 ADELANTAMIENTO DE LAS CIENCIAS. fectos del Norte, que se hizo yá estrivillo en tales asuntos, y es admirable para halucinar á muchos buenos Catholicos, mas igualmente que Catholicos ignorantes.

5 En tan frivolos, y falsos pretextos se emboza la negra envidia de los que se consumen de vér, que otro logre el lucimiento, credito, y fama, que ellos no son capaces de merecer. Y como no hay insulto, por torpe que sea, inaccesible á los furores de esta pasion, no faltan quienes, no contentandose con mentir todo el mal que pueden de los Escritos, que impugnan; si hallan por donde herir al Autor, aunque sea en materia totalmente inconexa con los Escritos, por aquel vulnerable acometen.

#### Jamque faces, & saxa volant, furor arma ministrat.

He visto Escritos, donde se propalaban tachas del nacimiento. Los he visto tambien, donde se publicaban defectos morales del impugnado, impertinentes del todo al asunto que se disputaba. Estas infamias solo se ven, y toleran en España. A vista de esto, que mucho será, Excmo. Señor, que algunos sugetos, muy capaces de dár buenas luces á nuestra Nacion con sus Escritos, los sepulten dentro de sí mismos, por no exponerse á tan villanas hostilidades? Apenas hay sugeto de quien no pueda clamorearse algo que le duela. Y quando haya algunos en todo tan puros, esto no los indemniza de calumnias sensibles al honor. En uno de tantos Escritos, como parecieron contra mí, á quien no faltaron Aprobantes, ni las Licencias Ordinarias, se repitió dos veces con poco, ó ningun rebozo, que yo estable tocado de cierta sea enfermedad, de la qual jamás padecí el mas leve asomo. Lo que me mueve á exclamar con el Poeta (Æneid. lib. 1. ):

Quod genus boc bominum? quæve bunc tam barbara morem Permittit Patria?

7 Oí decir, que en otro Escrito, que no llegó à mis ojos, se me representaba de muy pobre, y obscuro nacimiento. Gracias á nuestro Señor, que me dió corazon para no ater-

rarme de estas, y otras imposturas, haciendome siempre la cuenta de que menos padecia yo en ellas, que sus Autores en la maligna rabia que los movia á proferirlas.

- Es verdad, que pocos llegan á la horrible extremidad de infamar la persona del Autor; pero son muchos los que invidos de su gloria procuran infamar los Escritos; v esto basta para contener con el miedo á los que sean capaces de imitarle. Qualquiera de estos, al querer tomar la pluma, se considera solo, y con mil enemigos delante. Mil? He dicho poco. Enemigos suyos son, ó por lo menos pueden serlo, todos los que quieran arribar á su fama, y se ven sin fuerzas para conseguirlo. Enemigos suyos son, ó por lo menos pueden serlo todos aquellos á quienes, aunque por considerarse fuera de la posibilidad de erigirse á concurrentes, no les duela la preferencia sobre sus personas; sienten la que les concede el público sobre todos los de su República. 6 Partido. Enemigos suyos son, ó por lo menos pueden serlo, todos aquellos, cuyas opiniones combate, porque ven, que estas tanto mas se desacreditan, quanto mas está acreditado el Autor. Enemigos suyos son, ó por lo menos pueden serlo. todos aquellos, que por mantener la desmerecida estimacion, que se tributa á su aparente, ó limitada Ciencia, quisieran se conservase en la Nacion la comun ignorancia.
- 9 Quién no vé, que esta consideracion puede inspirar un terror pánico á la pluma mas valiente? Y mucho mas, si al mismo tiempo advierte, que hay varios medios, y faciles para desacreditar el mejor Escrito del Mundo. Hay las citas falsas: hay las inteligencias siniestras: hay las interpretaciones malignas: hay las truncaciones de clausulas: hay las falsedades de que aquello yá lo dixeron otros; y hay, en fin, el descubridor con osadía, y desvergüenza: que esto, aunque á muchos mueve la indignacion, y el desprecio, para el estupido vulgacho es una prueba relevante de la gran suficencia del impugnador. No de uno, ú otro de los seis medios expresados, sino de todos juntos se valió uno, que poco há dió á luz contra mí dos Tomos en quarto.
- 10 No quiero yo, que las prendas de un Autor, por excelentes que sean, le eximan de la Critica de otros. Pretender esa prerrogativa sería aspirar á una dominacion

Adelantamiento de las Ciencias. tyranica sobre toda la República Literaria. Haya Critica: pero sea la Critica como Dios manda, y no solo como se permite en España para castigo de nuestros pecados. Haya Critica; pero los que quieran meterse á Criticos, sean primero examinados, no solo en ingenio, y ciencia, mas tambien en las virtudes de veracidad, modestia, y cortesanía, desterrando á las selvas los Criticos montaraces, y ferinos, para que alli hagan compañia á los lobos, osos, y javalíes; aunque de estos podrán quedar unos pocos en las Escuelas para diversion de la estudiantina, haciendo primero la diligencia de arrancarles dientes, y garras. Haya Critica; pero cuenta con unas crises, que son como las falsas de las enfermedades agudas, en que los pacientes evacuan parte de sus malos humores, quedando los mas dentro del cuerpo; y lo que evacuan, sin aliviar á los dolientes, apesta á los circunstantes. Estas crises, aunque vengan con sobrescrito de zelo, de defensa justa, de amor de la verdad, se conocerán luego por su mal olor, y asi deberán los lectores precaucionarse con ciertos defensivos, que llaman antiatrabiliarios, antiinvidos, antisuperbos, antimaledicos, y antimalignos.

Los Autores de tales Escritos pueden, Excmo. Señor, con propriedad liamarse los malcontentos de la República Literaria, que turban su sosiego, solo porque no son tan atendidos en ella como quisieran. Este daño solo, aun quando no hiciesen otro, dá sobrado motivo para procurar contenerlos. Mas no solo hay este; otros dos aun mas graves ocasionan: el primero, es promover, quanto está de su parte, la ignorancia de la Nacion, yá desacreditando á los que la ministran luces en lo que ignora, yá llenando de inepcias, y falsedades las cabezas de infinitos lectores, que si no huviera tales Libros, se ocuparian en la lectura de otros utiles; y aun quando no lo hiciesen, harto mejor les estaria no leer alguno, que leer estos. El segundo es contra el interés del Estado, porque se emplea mucho papel estrangero en la impresion de estos Libros inutiles; y el dinero, que se gasta en su compra, se pierde para España, sin resarcirse de modo alguno en la venta; porque rarisimo de tales libros pasa, por via de venta, á las Naciones Estrangeras; sucediendo todo lo contrario en la impresion de los buenos Libros.

De

De suerte, que segun la diferente calidad de ellos, 6 pierde, 6 gana España en la impresion: en los malos pierde el dinero con que se compró el papel, que viene de fuera del Reyno; en los buenos se gana el que emplean los Estrangeros en su compra; y demás de eso se gana con ellos credito para la literatura de España.

13 La mas ordinaria cantilena, de que usa la envidia contra los que escriben cosas, por lo comun ignoradas en España, es, que esas son unas meras curiosidades, que de nada sirven, porque sin ellas se puede saber todo lo que importa saber, lo que extienden á todos los Libros estrangeros, tra-

tandolos de inutiles á todos.

14 Pero lo primero repongo, que aun permitiendo, que esas curiosidades, tomadas objetivamente, de nada sirvan, la lectura de ellas puede servir de mucho. No es esa por lo menos una diversion honesta, que ocupando agradablemente el alma, la hace dár á ella el tiempo, que mil veces, á falta de ella, emplearia en pasatiempos nocivos? No es saber algo saber esas curiosidades? No es mejor hacer conversacion de ellas, que de cuentecillos populares, en que comunmente entra una buena dosis de murmuracion del proximo? No será mejor entretener á los circunstantes con los experimentos de la Maquina Pneumatica, ó con los de la virtud Electrica, que con los desordenes, que huvo tal dia en el paseo: con las borracheras, que huvo en tal romería: ó con los infelices efectos, que produxo un desigual casamiento?

15 O! que bastantes Libros tenemos por acá en que ocupar agradablemente el tiempo. Si se habla de Libros de Comedias, y Novelas, bastantes hay. Pero esos Libros son nocivos para muchas personas, especialmente para jovenes de uno, y otro sexo. Doy que no lo sean. No será mejor sacar de la lectura, sobre el deleyte de gozarla, alguna noticia Fisica, Astronomica, Botanica, Geografica, de Historia Natural, &c. que es un bien algo estable, y duradero, que el deleyte solo de la lectura, que unicamente tiene la existencia

pasagera de uno, ú otro rato?

16 Hay tambien, me dirán, Libros de Historia. Sí, Libros de Historia hay; pero los tienen todos? Y los que los tienen, si los han leído yá, y acaso dos, ó tres veces, qué

gusto hallarán en leerlos quarta, y quinta vez? Libros de Historia hay; pero quántos son, ó por su mal estilo, ó por su desordenado método, ó por otros mil defectos desapacibles? Libros de Historia hay; pero como los gustos de los hombres son tan varios en orden á los Libros, como en orden á los manjares, muchos no gustarán de Libros de Historia, y gustarán de estotras curiosidades. Lo proprio digo de otros qualesquiera Libros de diversion. De los que tratan materias pertenecientes á las Ciencias, que por acá se estudian, no hay para qué hablar; pues esos solo los abren los Profesores; y aun para los Profesores son taréa, y fatigaç que á los que no gustan de otra diversion, que la lectura, ó gustan mas de esta, que de qualquiera otra, en algun modo los precisa á buscar el desahogo de su cansancio en la ame-

nidad de otros Libros.

17 Pero utilidades mucho mas sólidas trahen esas, que la envidia, ó la ignorancia llaman meras curiosidades. Esas curiosidades muestran á los Españoles lo que los Estrangeros han adelantado en la Fisica, Mathematica, Anatomía, Optica, Botanica, y otras Ciencias. Esas curiosidades muestran á los Españoles, como el adelantamiento en esas, y otras Ciencias ha servido á los Estrangeros para perficionar muchas Artes liberales, y mecanicas, que hacen mucho mas comoda, y mucho menos trabajosa la vida humana. Quién en España no dixera, que era una mera curiosidad Astronomica el descubrimiento, que hizo el gran Florentin Galileo Galilei, de aquellos cinco Planetas secundarios, que llaman Satelites de Jupiter? Quién en España no dixera, que era una mera curiosidad Geometrica la invencion de una nueva linea corva, llamada Cycloida, que hizo el célebre Holandés Christiano Huighens? Pues el descubrimiento de los Satelites de Jupiter, anadiendo nuevas luces á la Geografia, enmendó la falsa posicion de muchos puertos, lo que sirvió á evitar muchos naufragios; y la aplicacion, que hizo Huighens de la Cycloida á los Reloxes de pendula, los colocó en mucho mayor exactitud. Quién no dixera en España (6 quién no lo dice?), que el examen de la figura de la Tierra, hecho estos ultimos años con no poco gasto del Rey de Francia, y á costa de grandes fatigas de ocho, ó diez

diez Academicos de la Academia Real de las Ciencias, es un trabajo especioso, pero inutil? Pues ese trabajo puede dár mucho mayor seguridad á la navegacion en las grandes distancias de la Equinoccial. Quién no dixera (6 quién no lo dice?), que los experimentos, que hoy se repiten tanto de la virtud Electrica, solo sirven à divertir gente ociosa? Sin embargo, yá se han visto muestras en Inglaterra de que en ocasiones conducen para curar una enfermedad, comunmente incurable, que es la perlesía, y es verisimil que se vayan reconociendo en adelante mas utilidades de esta virtud en fuerza de nuevos experimentos. Quién no dixera, que una linea corva, descubierta por el Caballero Newton, como parto de la mas ardua, y sublime Geometría, no podia hacer otro papel en el Mundo, que dár que hablar á los Mathematicos? Pues esa linea, aplicada á la construccion de la figura de los Vaxeles, produxo la gravisima importancia de aumentar su velocidad. Quién en España no dixera ( y aun quién no lo dice?), que no pasa de una mera curiosidad aquella prolixa aplicacion con que los Estrangeros examinan el mecanismo; la figura, la situacion de todas las partes del cuerpo humano, siguiendo con los microscopios el alcance de aquellas, que por muy menudas huyen de la vista? Pues esta aplicacion ha dado mas seguridad, y perfeccion á muchas operaciones Chirurgicas; de modo, que por medio de esta utilisima Ciencia se curan hoy muchisimos, que cien años há se daban por incurables. Sería infinito, si me empehase en enumerar otros muchos beneficios, que han resultado de varios descubrimientos, y experimentos de los Estrangeros, que los Españoles tratan de curiosidades inutiles.

18 Los Españoles digo. Pero qué Españoles? Estoy muy lexos de suponer esta mancha general á la Nacion. Unos Españoles semiestupidos, unos ignorantes soberbios, unos charlatanes de la Literatura, unos hypocritas de Ciencia, que procuran persuadir al Mundo, que no hay mas que saber, que lo que ellos saben; siendo lo que saben tan poco, que no vale ni aun la centesima parte del papel, que se gastó en los cartafolios por donde estudiaron.

19 O, quantas impertinencias he tenido yo que sufrir a estos sycofantas! Quantas veces se me ha repetido, que

332 ADELANTAMIENTO DE LAS CIENCIAS.

pudiera, y debiera emplear la pluma en asuntos mas utiles! Y quáles son esos asuntos mas utiles? Son, segun ellos quieren dár á entender, la Theología Escolastica, la Moral, la Expositiva. Y esos son asuntos mas utiles? Distingo: absolutamente hablando, y prescindiendo de las circunstancias de tiempo, regiones, y otras, lo concedo: contrayendo la proposicion á las circunstancias en que nos hallamos, lo niego. Explícome. Yo escribo principalmente para España. Y qué es mas util para España? Escribir sobre aquellas Facultades, en las quales está llena de muchos, y muy excelentes Autores? Quién lo dirá? Para qué llevar agua á la mar? O escribir aquello, en que España está pobrisima de Autores, y noticias? Esto sí que le puede ser, y en efecto le es muy util.

20 Bien sé, que algunos, por hacerme el favor que no merezco, han dicho, que si yo dedicase la pluma á qualquiera de las Facultades en que abundamos de Libros, por la mayor claridad en concebir, y en explicar las cosas, podria dár sobre esas mismas materias trilladas mas luz, que dieron otros Autores, y aun adelantar algo en la substancia. Pero este es dictamen, que sugiere un excesivo afecto á algunos apasionados mios: por los quales diré lo que por otros, que lo eran suyos, dixo el Grande Augustino en su Epistola septima á Marcelino: Non mibi placet, cum à charissimis meis talis existimor, qualis non sum. Yo no presumo de mí tanto; y aun quando lo presumiese, debiera rezelar, que presumirlo fuese mera presuncion, ó que ese ventajoso concepto de mi habilidad fuese derivado del influxo del amor proprio, como lo fue en otros muchos. Raro Escritor se produce al Público, que no imagine, que ha de lograr los comunes aplausos; y poquisimos son los que, en vez de los comunes aplausos, no padecen los comunes desprecios. Y con razon, porque son poquisimos los que, escribiendo sobre esas materias trilladas, hacen otra cosa, que trasladar de los Escritores que los precedieron; y no pocos con tanta infelicidad, que escribieron muy mal lo que por otros estaba escrito muy bien, de que pudiera producir bastantes exemplos; pero dexo de hacerlo, por no multiplicarme enemigos.

21 Finalmente, yo no tengo motivo para pensar, que

seré util al Público, escribiendo sobre las Facultades, en que tenemos copia de Libros. Y al contrario, vivo con una bien fundada satisfaccion de que lo que he escrito, puede ser, es, y fue muy util al Mundo, por los muchos errores de perniciosas consequencias en la práctica, de que le he desengañado. Y fuera mucho mayor la utilidad, si contra un desengañador unico no salieran al campo muchos engañadores á echar polvo en los ojos á ignorantes, y rudos. Sin hacer cuenta de mas desengaños, que los que he dado en materia de la Medicina en varias partes de mis Escritos; pero mas copiosamente en el primer Tomo del Theatro Critico, estos por sí solos produxeron dos efectos de suma importancia en España.

22 El primero fue el ahorro de muchisimo dinero en la compra de drogas medicinales estrangeras. La persuasion, en que puse á muchos Medicos de la incertidumbre de su Arte, y mucho mas la en que puse á inumerables enfermos de los daños, y riesgos de medicinarse con frequencia, induxo este grande ahorro. Hago juicio, que desde el año de 26 hasta ahora se escusó por este medio la salida de muchos millones de pesos de España; pues en todas, ó casi todas partes es visible, que el gasto de Botica es menor que antes. Y una cosa notaré aqui, que es bien que se sepa; esto es, haver observado, que hoy, por lo comun, recetan mucho menos los Medicos, que los que no lo son. Los Cirujanos, y Sangradores, á quienes malamente se consiente meterse á Medicos, son los que hacen el gasto mas considerable en las Boticas, siendo los que recetan mas, no por otra razon, sino porque saben menos.

el primero, fue el ahorro de salud. De varias partes de España, y en muchas Cartas se me avisó, que una gran multitud de estos semienfermos, que por unas leves habituales indisposiciones no dexaban reposar á los Medicos, deponiendo en virtud de mis persuasiones tan perniciosa práctica, y entregandose al beneficio de la naturaleza, se reconocian muy mejorados; á que contribuía no poco el haver sacudido el yugo de una forzada molesta dieta, que ordinariamente imponen los Medicos por chorrillo, sin atencion al tempera-

- ADELANTAMIENTO DE LAS CIENCIAS.
  mento de los enfermos, y aun con poquisimo conocimiento de las qualidades de comestibles, y potables. Sé de muchos, que pasaban una vida miserrisima, hechos unos esqueletos, por haverlos estrechado á su infelíz pucherito, que apenas podian mirar jamás sin nausea; los quales, ensanchandose despues á comer de todo, fruta, leche, pescado, &c. sin otra reserva, que la de no gravar el estomago, excediendo en la cantidad, engordaron: sacudieron las aprehensiones que antes los afligian; y de unos enclenques, inutiles paratodo, se hicieron, digamoslo asi, hombres de provecho.
- 24 Mas yá, Excmo. Señor, que el argumento de esta. Carta, naturalmente, y sin prevision, 6 designio anterior. me conduxo á exponer, que en mis Escritos se interesó el Público, no solo por la parte de entretener honestamente su curiosidad, mas tambien ácia otras utilidades mas sólidas, teniendo vá el animo hecho á dár á la prensa esta Carra; por el mismo interés del Público determino extenderme massobre esta materia, mostrando, que por mas que los invidos griten, que mis Escritos solo sirven al deleyte de gente ociosa; trato en ellos inumerables puntos, de que á todos. pueden resultar, y han resultado yá á muchos grandes, y, sensibilisimos provechos. Sea tambien norabuena esta, en alguna manera, una Apología de mis Escritos. Por qué no será, muy licito hacerla, quando me obliga á esta justa defensa la malicia de mis contrarios? Ellos dirán, que es jactancia. v á mí se me dá poco de que lo digan, porque yá me encuentran muy habituado á sufrir sus malignas interpretaciones.
- 25 Digo, que haré una enumeracion de varios asuntos, que trato en mis Libros, cuya importancia no pueden menos de conocer los mismos que mas renidos se muestran con mis tareas; por lo menos despues que yo se la ponga á los ojos. Ciertamente estoy en la fé de que nada he escrito, que sea enteramente inutil; y á juzgarlo tal, no lo huviera escrito. Mas solo me ceniré á aquello en que es menester poca reflexion, tal vez ninguna, para conocer la utilidad. Lo uno, porque alargarme á mas, sería meterme en una fastidiosa prolixidad. Lo otro, porque esto basta á mi principal intento, que es animar á otros á que imiten mi aplicacion. No faltan para ello

ello, y es verisimil, que jamás faltarán sugetos muy habiles en España. Y los que me succedieren, tendrán mucho menos que vencer que yo; yá porque lidiarán con menos caterva de ignorantes, que tanto como este fruto yá me lo prometo de mis fatigas; fuera de que tambien por otros caminos ván yá rayando ácia España nuevas luces, yá porque hallarán la malignidad, y la envidia algo fatigadas de lo mucho que han trabajado contra mí.

26 Esto supuesto, discurriré por todos mis Libros, entresacando de ellos los asuntos en quienes concurra la circunstancia yá expresada. Y lo primero del primer Tomo del Theatro Critico, omitiendo lo que en él traté de Medicina, y Régimen, pongo á los ojos del público los tres Discursos del Desagravio de la Profesion Literaria, de Eclipses, y de Cometas. El primero sirve para animar al estudio á infinitos, que, 6 huyen de él, 6 estudian con tibieza por la falsa persuasion, en que están, de que una mas viva aplicacion será muy perjudicial á su salud.

27 El segundo se destina á desterrar el mal fundado miedo, que hay al siniestro influxo de los Eclipses. Y este es asunto de mera curiosidad? No sino de gravisima importancia. Quántos por el vano temor de los Eclipses interrumpen los exercicios que exigian sus negocios! Muchos Labradores se retiran del campo amedrentados, luego que notan el Eclipse; y aunque como los Eclipses no son frequentes, en la suspension del trabajo de uno, ú otro se pierda poco, en la de muchos se pierde mucho. A los que viven en Lugares populosos, muy frequentemente obligan varios intereses al trato con sus vecinos; y á muchos de estos retiene el miedo del Eclipse dentro de sus casas, perdiendo tal vez ocasiones favorables, que despues no encuentran. Quántos, intimidados de de un Eclipse, 6 por temer su pernicioso influxo, ó imaginandole siniestro aguero, retardaron algun viage necesario, tal vez con grave detrimento suyo!

28 La antigua Grecia nos presenta en esta materia un exemplo muy funesto. Nicias, General Atheniense, que de orden de su República hacia guerra á los Siracusanos, viendo, despues de algunos infelices combates, muy debilitadas sus Tropas, trató de retirarse, que era el unico partido

Adelantamiento de las Ciencias. que debia elegir. Mas teniendo ya las Galeras dispuestas para la marcha, sucedió eclipsarse la Luna. No fue menester mas para suspender la retirada, porque al temor del mal influxo del Astro se agregó la supersticion Gentilica, dictandole, que en caso semejante debia alargarse la detencion algunos dias. Con que por temer mas el Eclipse, que á los Siracusande, dió lugar á que estos, acometiendole, le derrotasen tan de bdo, que de una numerosa armada no se salvó ni un solo Vaxél. El temor de otro Eclipse Lunar fue tambien causa de la derrota, que padeció el Exercito de Perséo, Rey de Macedonia, superior en fuerzas al de Paulo Emilio, de quien fue invadido; porque los Soldados de aquel, aterrados del Eclipse, pelearon tan languidamente, que les fue facil á los Romanos ganar la victoria. Y á los Romanos huviera dominado el mismo terror, si Sulpicio Galo, uno de sus Tribunos, que sabía algo de Astronomía, no huviera oportunamente dicho el dia antes á todo el Exercito, como aquella noche, y á qué hora havia de venir el Eclipse.

calamidad; y los hombres, poseidos de la tristeza, y el parvor, sobre el perjuicio que estos afectos pueden inducir en la salud, quedan menos aptos para todas aquellas operaciones en que debieran ocuparse. En los Principes sobre todo puede ser mayor este daño, por la ridicula persuasion que hay de que contra sus vidas principalmente se dirigen las iras de aquella maligna llama; como si el Cometa tuviese alguna especial ojeriza con el Cetro, y la Corona: de que hizo con suma graciosidad burla Quevedo en el célebre soneto,

que empieza:

Si el Cometa viniera por Coronas, ni Clerigo, ni Frayle nos dexára, y el tal Cometa irregular quedára en el uvillo de las cinco Zonas.

30 En el segundo Tomo presento al Público los Discursos sobre las Artes Divinatorias, y sobre el Uso de la Magica,

El primero es destinado á atajar muchas supersticiones s y cuidados vanos: el segundo á evitar algunos horrendos crimenes. El deseo de penetrar lo venidero es una pasion comun á casi todos los hombres, y pasion, que en todos tiem÷ pos produxo inumerables prácticas supersticiosas. De estas havia una grande multitud entre los antiguos Gentiles. v estaban autorizadas por las Leyes. Prohibelas la Religion Christiana, como antes lo prohibió la Ley Escrita; mas no -por eso dexa de haver muchas entre los Christianos. Consieso, que en la mayor parte por ignorancia; pero acaso en muchos es la ignorancia vencible; y aun quando no lo sea, no es conveniente, y aun debido desterrar esta ignorancia, quando sin inconveniente se puede? Aunque no huviese otro motivo para desengañar de la vanidad de la Chiromancia, que el impedir, que el vulgo dé algun credito á esa canalla, que llaman Gitanos, y le embaúca con la persuasion de pronosticar algo por las rayas de la mano, no sería esta una pequeña utilidad, porque esa vana creencia dá á los Gitanos ocasion á introducirse en las casas, y executar algunos robos.

La falsa persuasion de que hay mucha Magica en el - 3I mundo, ó que son muchos los hechiceros, y hechiceras, ha introducido en muchos el peligroso asenso, á que el ser Magico, ó hechicero no consiste en mas que querer serlo, suponiendo al demonio dispuesto siempre á condescender al pacto con qualquiera que lo solicita. Y como son no pocos los hombres dominados de furiosisimas pasiones, como de la ansia de las riquezas, de los esclarecidos honores, de la yenganza de sus enemigos, de la satisfaccion de los afectos carnales, y no hallan por la mayor parte modo de saciar la ardiente sed que los abrasa, sino el de lograr para ello la proteccion del comun enemigo; hay algunos tan desalmados, que á riesgo de perder el alma abrazan este partido. Pero yá porque el demonio quiere el pecado, y no la conveniencia del hombre, yá porque, aunque el demonio la quiera, Dios no le permite la execucion, sino en uno, ú otro caso rarisimo; estos infelices, despues de cometer el horrible crimen de la invocacion del demonio, se quedan burlados en el designio. Si á algunos pareciere increible, que entre Chris-- Tom. III. de Cartas. tia338 ADELANTAMIENTO DE LAS CIENCIAS. tianos haya hombres capaces de tan pernicioso, y tan abominable delito, yo les aseguro, que bien pueden creerlo, y que lo afirmo fundado en buenos papeles. A precaver tan detestable atentado sirve, y se ordena aquel Discurso.

32 Añado, que en este segundo Tomo, Disc.2, num.52, descubrí el importantisimo secreto (pues secreto era hasta

entonces) de la Piedra de la Serpiente.

33 En el tercer Tomo hay muchos Discursos muy importantes. Tales son los de Saludadores, Secretos de Naturaleza, Duendes, y Espiritus Familiares, Vara Divinatoria, Zabories, y Piedra Filosofal. Quántos engaños muy costosos precaven aquellos Discursos! Los Saludadores son unos embusteros, que comen á cuenta de sus embustes. Los Secretos de Naturaleza son por la maxima parte un embeleco de simples, que les gasta mucho el tiempo en la prolixidad de las manipulaciones, y mucho dinero en la compra de los materiales. En el Discurso sobre los Duendes tengo bien ponderados los graves inconvenientes, que su comun creencia ocasiona. Y aunque no es tan comun la de los Espiritus Familiares, no dexa de ser util el desterrarla. Los Zabories, y los que ostentan la Vara Divinatoria han engañado á muchos, y cometido grandes estafas con la promesa de descubrir tesoros. Lo proprio digo de los que se jactan de poseer el secreto de la Piedra Filosofal.

34 En el Tom. 4 el Discurso de la Virtua Aparente dá reglas para discernirla de la verdadera, lo que es de una insigne conducencia para el buen gobierno del mundo, pues por falta de este discernimiento se vé en inumerables partes de él, especialmente en las Cortes, el embuste coronado; y el merito abatido. Ocupan muchos indignos los empleos, y muchos dignos viven abandonados. Y aunque este punto, yá por incidencia, yá de intento ha sido tratado por otros, si es verdad lo que algunos han dicho, que yo le he tratado con alguna mayor penetracion, siempre servirá de mucho aquel trabajo mio. Por lo menos yo me lisonjéo de que he introducido en él varias reflexiones conducentes, que no leí en otro alguno.

35 El del Valor de la Nobleza, y influxo de la sangre-toca un asunto, que yá entre los antiguos Poetas, y Oradores

produxo muchas delicadas, y sólidas sentencias. Despues de todo creo, que en aquel Discurso mio se hallarán algunas bastantemente particulares; y como los genios de los hombres son tan varios, puede ser que á algunos hagan mas fuerza las mias, que las de todos los que me precedieron. Fuera de que es mucho mas aproposito para persuadir un Discurso seguido, comprehensivo de la materia, apoyado con razones, y autoridades, que unos rasgos sueltos, aunque agudos, y harmoniosos, que en prosa, que en verso. Como quiera, el persuadirse á los Nobles, que la virtud de sus mayores, que solo siendo imitada, puede constituirlos merecedores de la comun estimacion, haría un gran bien á la República.

36 El Discurso sobre Peregrinaciones Sagradas, y Romerías, en quanto á la primera parte, sobre representar, que en orden á muchos particulares tienen aquellas Peregrinaciones graves riesgos; persuade, que los mas Estrangeros (v. g. de dos mil los mil y novecientos), que con este titulo vienen á España, no son mas que meros tunantes, que una gran parte de tiempo se sustentan á costa nuestra, para que se evite el abuso de erogar á estos la limosna que debemos á los muchos legitimos pobres Nacionales, que por falta de ella viven miserrimamente, 6 mas mueren, que viven. En quanto á la segunda parte se muestran los frequentes desordenes, que se cometen en las Romerías, para que los Magistrados Eclesiasticos, y Seculares tomen sobre ellos las providencias que juzguen mas oportunas. Ciertamente en las Romerías hace el demonio larguisima cosecha; pero aún es mas la semilla, que en ellas derrama, para hacer la cosecha despues.

36 El de las Transformaciones, y Transmigraciones Magicas tiene en parte el mismo fin, que el Uso de la Magica del segundo Tomo; á que se añade, que con alguna razon mas especial precave el grave inconveniente de que los Jueces tal vez traten como verdaderos delinquentes los que, 6 por estár infatuados creen, y confiesan esas transformaciones, y transmigraciones, 6 porque puestos en la tortura, no pudiendo resistir el dolor, confiesan lo mismo que no creen; á cuyo errror induce tambien frequentemente la necedad de los testigos, que sobre vanisimos indicios se persuaden á esos magicos portentos.

ADELANTAMIENTO DE LAS CIENCIAS.

38 En el quinto Tomo se ofrecen los Discursos de la Regla Mathematica de la Fé Humana, de Fisiognomía, de Observaciones comunes, de las Señales de muerte actual, y del Gran Magisterio de la Experiencia.

- 39 El primero de estos cinco Discursos expone lograda la empresa de reducir al calculo Mathematico los motivos de asenso, y disenso á las noticias, que se oyen, ó leen. Empresa, digo, que no sé que hasta ahora haya otro conseguido, mas ni aun intentado, sino, quando mas, algun confuso rasguño, sin designio, sin methodo, sin orden. En efecto, quien desapasionado, y con reflexion leyere aquel Discurso, deberá confesar, que no solo dá una grande luz para la Critica, mas tiene un uso muy extendido para dár, ó negar el credito á infinitas cosas, que importa examinar en el comun comercio de la vida humana.
- 40 El segundo es util para desvanecer los juicios temerarios, que en orden á inclinaciones, y costumbres no pocas veces se forman sobre las vanas observaciones Fisiognomicas.
- 41 El tercero abunda mucho de desengaños utiles en varias materias prácticas, y sobre todo es dignisimo de notarse lo que en él, desde el num. 34, hasta el 41 inclusive, se propone contra un comunisimo, y nocivo error en orden al uso de las campanas, quando hay nublados.
- 42 El quarto con razones, y exemplos se dirige á evitar para adelante aquellas lastimosas tragedias, que varias veces se han repetido, de enterrar los hombres vivos. Sobre que no omitiré, que quando yo acababa de escribir este Discurso, haviendole leído el señor Don Pedro Gomez de la Torre, entonces Penitenciario de esta Santa Iglesia de Oviedo, y hoy Obispo de la de Ciudad-Rodrigo, que concurria varias veces á mi Celda, como amigo, á vér lo que escribia; me dixo, que quando no huviera dado á luz otra cosa mas, que aquel Discurso, me debia dár las gracias por él todo el Genero Humano. Añado, que en ese mismo Discurso, desde el num. 45, escribí el admirable remedio de los sufocados, cuya verdad han comprobado yá algunos experimentos.
- recto uso de la experiencia, dirigiendo con sólidas reflexio-

nes á hacer, como se deben, las Observaciones experimentales: materia en que, con harto daño nuestro, se yerra innito en asuntos de Fisica, y Medicina.

doxas Politicas, y Morales: el de la Impunidad de la mentira; y el del Error Universal. Del primero, sin el menor rezelo, me atrevo á asegurar, que de quince Paradoxas, que comprehende, minguna hay, que no tenga alguña maxima, ó Politica, ó Moral importante á la República. Y entre ellas es digno de notar, que la segunda, cuyo intento es minorar el numero de los dias festivos, se halla hoy teorica, y practicamente aprobada por las Provincias, y Prelados de España, y confirmada con la benigna concesion de la Cabeza de la Iglesia.

restablecer en el Mundo el siglo de oro, si se executase lo que yo con ella he pretendido. Pero ninguna esperanza de ello tengo, viendo que tanto se miente despues que he dado á luz aquel Discurso, como antes, y que nadie se mueve á aplicar el remedio.

bien persuadido á los hombres, produciria inumerables bienes en el Mundo; siendo cierto, que son inumerables los males que nacen de la mal fundada satisfaccion, que los mas de los hombres tienen, de que Dios les ha dotado de un buen entendimiento. Mas confieso, que la pretendida persuasion apenas logrará efecto alguno en los que mas importaba que le lograse; esto es, en los de muy corta capacidad, porque á estos les falta aun la necesaria para enterarse de la reflexion, que yo les propongo para su desengaño; y aun convendré en que generalmente será poco el fruto de aquel Discurso, porque siempre serán poquisimos los hombres, que no se hagan merced á sí mismos en el punto del entendimiento, que Dios les ha dado, por mas avisos que reciban sobre la materia.

47 Del septimo Tomo el Discurso de la Verdadera, y falsa Urbamdad contiene muchos preceptos, y reflexiones utiles á la sociedad, yá corrigiendo los vicios de la urbanidad hypocrita, yá pintando los gravamenes de la urbanidad incomoda, para que aquellos se conozcan, y estos se Tom. III. de Curtas.

Y 2 evi-

342 ADELANTAMIENTO DE LAS CIENCIAS. eviten; y si no del todo, por lo menos se cercenen.

48 Los quatro siguientes Discursos miran á ciertas especies de reforma en la enseñanza de algunas Facultades, de cuya utilidad se dán pruebas invencibles. Ignoro qué fruto hayan producido, ó se pueda esperar para en adelante. Todas las reformas son muy dificiles. Todas encuentran tropiezos en la práctica, que no siempre alcanza á allanar el poder y mucho menos alcanzará la mera persuasion. En la materia presente contemplo, que en tres clases de Profesores. hallará impedimento la reforma; esto es, en los timidos, en los indociles, y en los inhabiles. Los primeros no se atreven á hacer novedad, temiendo el maniatico capricho de los que reprueban toda inmutacion. Los segundos oponen á la razon mas concluyente, como muralla impenetrable, el uso establecido. Los terceros no pueden, aunque quieran, empezar á plantar el nuevo método, porque su habilidad no alcanza á mas, que trasladar con alguna inteligencia, y leer á los discipulos los Cursos que hallaron, ó impresos, ó manuscritos.

49 De los trece Discursos, de que consta el octavo Tomo, se hace visible, que todos son importantisimos en la práctica, á excepcion del 7, 8, y 9, que son puramente

de Fisica.

50 Del Suplemento se debe considerar la misma importancia en todo aquello que confirma, ó añade algo considerable á todos los Discursos de los ocho Tomos del Theatro, que se ha representado ser importantes.

51 Los dos Tomos de Cartas abundan tanto de asuntos del mismo caracter, que sería prolixidad tediosa discurrir in-

dividualmente por todos ellos.

Todo esto expongo á V. E. para exponerlo despues al Público, no por motivo de jactancia, sí solo por el de una justa defensa contra los que imponen alguna nota á mi aplicacion sobre la especie de Literatura, que tomé por objeto de mis Escritos; pretendiendo, que estos serian mas utiles, si huviera compuesto algunos Tratados de Theología Escolastica, ó Dogmatica, ó Expositiva: propuesta á la verdad especiosa para los ignorantes; pero despreciable, y totalmente falsa para los que entienden algo de las expresadas Facultades.

53 Por qué (empezando por la Theología Escolastica) no me dirán, aun en caso que me concedan para ella una muy ventajosa habilidad, de qué servirla, que yo anadiese algo á lo mucho que sobre ella trabajaron algunos grandes ingenios, lo qual todo se reduciria á alguna nueva solucion á tal argumento, ó á algun argumento nuevo contra tal doctrina, y acaso solo á proponer con mas claridad la solucion. y el argumento, que ciento, ó doscientos años há están escritos? Seriame muy facil, y barato escribir algo de Theología Escolastica, lo qual me concederá qualquiera que sepa. que despues de tres años de Lector de Artes, y uno de Maestro de Estudiantes en Theología, leí esta Facultad por espacio de diez años en este Colegio; y en la Universidad de Oviedo por espacio de veinte y quatro, obteniendo en aquel, y en esta succesivamente todas las Cathedras, desde la infima, hasta la suprema. Protesto con toda verdad, que mientras he escrito un pliego del Theatro Critico, ú de las Cartas Eruditas, podria escribir dos, ó tres de Theología Escolastica, sin ser copiante de nadie. Pero qué provecho sacaria de esto el Público? Qué fruto resultaria á España? Ciertamente ninguno.

54 La Theología Dogmatica es importantisima, y nobilisima. Pero no hay mucho, y excelentisimo escrito sobre ella? Podria yo acaso probar las verdades Catholicas mejor que un Cardenal Belarmino, 6 un Obispo Bosuet? Estoy muy lexos de hacerme á mí mismo tanta merced. Ni pienso que haya alguno, que me la haga. Pero aun dado caso que yo fuese capáz de tanto, escribiendo en España, y para España, no me metiera á escribir Libros de Controversia, porque estos son como los remedios mayores, que aprovechan tal vez á los enfermos; pero tal vez tambien hacen grave daño á los sanos. En España no hay Hereges, que son los enfermos, que necesitan de aquella medicina. Por esta razon siempre he sido de sentir, que no conviene fundar en nuestras Universidades Cathedras de Theología Dogmatica. Si las huviese, á quántos, por faltarles la penetracion necesaria, se representaria mas fuerte el argumento del Herege, que sólida la solucion del Cathedratico? Puede aplicarse al proposito lo que suele decirse, que donde hay Conjuradores, Y 4

Adelantamiento de las Ciencias. nunca faltan endemoniados. Pues estamos bien, estemos asi.

De la Theología Expositiva digo lo mismo, que de la Escolastica. Para qué nuevas exposiciones, ó nuevos Expositores de la Escritura, quando son tantos los que tenemos, que de ellos solo se puede formar una gran Biblioteca? España produxo muchos muy buenos. Las demás Naciones contribuyeron bien por su parte. Y finalmente en este siglo nos dió una exposicion comprehensiva de toda la Escritura el célebre Lorenés, nuestro Monge Don Agustin Calmet, tan hermosa, tan excelente, tan á satisfaccion de todo el Mundo, que no nos dexó mas que desear. Acuerdome de haverleído, que haviendo, no sé quién, preguntado á Quinto, hermano de Cicerón, por qué no se aplicaba á la Oratoria. como su hermano? Le respondió, que si un Orador bastabapara una Ciudad, con mas razon bastaba para una familia: Y yo, aprovechandome del dicho de aquel Romano, puedo escusarme del trabajo de exponer la Escritura, diciendo. que si la exposicion de Calmet basta para toda la Iglesia. con mas razon bastará para la Familia Benedictina: quiero decir, que un Monge Benito, tan grande Expositor, qual lo fue Calmet, sin que se le agregue otro, basta muy bien para gloria de la Religion Benedictina.

56 El caso es, que aunque yo quisiera dedicarme á eso, no podria. Hay en España, aun entre los que han estudiado algo, un error vulgarisimo en orden á la exposicion de la Escritura, dando este nombre á la que realmente no lo es; y: de Libros expositivos á los que en rigor no lo son. Hablo de aquellos Escritos, en que discurriendo sus Autores por tal. 6 tal Libro de la Escritura, ván entresacando de este, 6 aquel Texto, con aplicaciones arbitrarias, lo que les puede servir para los que llamamos Conceptos pulpitables. Si esto es exponer la Escritura, confieso, que es facilisima la exposicion de la Escritura; siendo cierto, que menos tiempo, y menos habilidad es menester para escribir un Libro de estos, que para componer un Libro de Sermones, porque en los Sermones se liga el entendimiento á idéa determinada; mas en libros, que llaman de Conceptos pulpitables, discurre con liber-

tad por donde se le antoja.

57 Pero esto es servir à la Iglesia exponiendo la Escri-

tura? Estaba para decir, que antes parece servirse de la Éscritura para medrar en la Iglesia. No digo yo, que en la Escritura no quepan varios sentidos, de los quales pueden utilmente aprovecharse los Oradores Sagrados. Pero han de ser hallados naturalmente, no trahidos á él violentamentemo opuestos al sentido literal (como sucede á cada paso), antes conformes, que le quadren, y sienten bien en él como basa suya.

58 De suerte, que el sentido Literal es la raíz, y el tronco; los demás son como ramas. En aquel está toda la dificultad, y dificultad gravisima, mucho mas que comunmente se piensa. Y por esto digo yo, que aunque quisiese dedicarme á la exposicion de la Escritura, no podria lograrlossino es que quieran calificarme de Expositor de la Escritura, no mas que porque copie á otros, escribiendo en mi estilo lo que ellos escribieron en el suyo, como realmente algunos.

se acreditaron de Expositores, sin hacer mas que esto.

50 Pero en qué está esta gran dificultad de exponer el sentido literal de la Escritura? En muchas cosas. Pero sobre todo en la inteligencia de las lenguas, que es preciso saber, no como quiera, sino con perfeccion, para meterse en ese empeño; esto es, la Griega, la Hebréa, la Syriaca, y aun: la Arabiga. De suerte, que no sabiendo yo esas quatro Lenguas, no solo tan bien, pero mucho mejor que sé la Caste-Ilana, jamás me meteria en exponer la Escritura. Y cómo se han de aprender estas Lenguas con perfeccion en España? No lo sé. Sé, que no há muchos años, que huvo en cierta Universidad nuestra un Cathedratico de Griego, de quien un Ministro muy aficionado al mismo Idioma decia, que no tenia inteligencia alguna de él. Es verdad, que el Cathedratico le pagaba al Ministro en la misma moneda. Y vocreo, que uno, y otro tendrian razon. Juzgase comunmente, que el saber bien una Lengua es meramente obra de la memoria. Yo al contrario soy de sentir, que no hay cosa, qee para saberse con alguna perfeccion, no pida mucho ingenio, y mucha penetracion. No basta para la inteligencia de una Lengua saber los significados inmediatos de sus voces; es menester enterarse de todos sus usos metaforicos, de sus expresiones alusivas, saber quales pertenecen al estilo

ADELANTAMIENTO DE LAS CIENCIAS.

noble, y quáles al vulgar, y humilde; y sobre todo, penetrar bien la energía de voces, y frases: cosa, que pende
mas de una nativa perspicacia, que de enseñanza alguna. Finalmente, si al Gran Belarmino, no sé si con razon, ó sin
ella, notó el Padre Ricardo Simón, de la Congregacion del
Oratorio, en su Historia Critica del Viejo Testamento, lib.3,
cap. 12, que no sabiendo mas que medianamente el Hebreo,
se metiese á comentar los Psalmos; qué se diria de quien,
sin saberle ni aun medianamente, se atreviese á interpretar
cosa alguna de la Escritura?

60 Por lo que mira á estotros Comentarios, que realmente no son otra cosa, que una coleccion de conceptos, que llaman Pulpitables, yá he dicho, que son obras muy faciles; pero añado, que por lo comun no los juzgo necesarios, pues sin ellos se puede predicar muy bien; y no solo en Francia apenas se usa de ellos, mas aun en España he visto algunos Sermones excelentes, donde no parece algun vestigio de que sus Autores se hayan dado mucho á este genero de estudio. Pero dado caso que sean convenientes, entiendo, que antes convendria disminuir su numero, si fuese posible, que aumentarlo. Algunos pocos de los mejores bastarian para lograr todo el fruto, que se puede esperar de esos Comentarios, sin cargar tanto las Bibliotecas.

61 Con mucha mayor razon llevo mal tantos Sermones impresos, ó tantos Libros de Sermones, á quien tambien dán el nombre de Escritos expositivos; y realmente son, por la mayor parte, unos Libros de pane lucrando, que en alguna manera deshonran el alto empleo de la Oratoria Christiana, sirviendo á que prediquen muchos incapaces de prediçar, á muchos, que para ponerse en el pulpito no tienen otro estudie, que el de mandar á la memoria esos mismos Sermones, por ganar una misera propina, que no pudieran grangear sin ese socorro. Me acuerdo de que, siendo yo oyente en Salamanca, llovian alli tantos Sermones impresos de Portugal, que producian no poco interés á uno, ú otro Librero de aquella Ciudad, de donde se extendian á toda Castilla; y cierto, que havia poquisimos entre ellos dignos de alguna estimacion; pero estaba el vulgo Eclesiastico muy encaprichado de los Sermones Portugueses; ó yá porque un Padre Vieyra introduxo en Castilla la aprehension de que hay en Portugal muchos Vieyras, como si el País, que produce un hombre grande, estuviese obligado á la produccion de otros iguales; ó yá porque se prendaban de unas, que llaman sutilezas (aunque yo las doy nombre muy diverso); y dicen, que es mas fecundo de ellas el genio Lusitano, que el de otra Nacion alguna.

62 Yo quisiera, que huviese Sermones impresos, pero muy escogidos, pero los mas excelentes; porque estos servirian como exemplares para dirigir á los principiantes, y ponerlos en el buen modo de predicar: cuyo efecto no logran, 6 es poquisimo el que logran, siendo acompañados de los inumerables, que hay impresos de muy baxo valor, á los quales sin embargo toman por pauta los principiantes de escaso conocimiento, engañados de ciertas ineptas travesurillas en la aplicacion de los Textos, que juzgan agudezas, siendo en la realidad futilidades.

63 A este daño se agrega otro, que es proponerseles en muchos de esos Sermones, como norma para el estilo, una verbosidad afectada, impropria, redundante, viciosamente entumecida, en que se pretende pasar por gracia la ridiculéz, por adorno el desaseo, por hermosura la fealdad, y aun tal vez por cultura la barbarie. Hemos tenido en España, dentro del tiempo que yo he alcanzado, muy excelentes Oradores, cuyos Sermones se han impreso, aunque de algunos muy pocos; y de otros temo, que se hayan acabado, ó vayan acabando las impresiones. Ojalá sacasen á luz nuevas producciones de aquellos, que tal vez por modestia nos dieron pocas, y se reproduxesen por medio de la Imprenta los bellos Sermones, que yá se ván desapareciendo, en vez de dár al Público otros nuevos, por la mayor parte inutiles.

64 Resta solo decir algo de la Theología Morál, por si acaso algunos tambien me culpan de no haverme aplicado á escribir Libros de ella. Mas para qué los havia de escribir, quando no sobra otra cosa? Acaso convendria, que no huviese tanto numero de Libros de esa Facultad. Pasan de trescientos Autores los que cita el Padre Lacroix, cuyo catalogo se vé al principio del primer Tomo de su Theología Moral. Y es cierto, que restan otros muchos, que no

348 ADELANTAMIENTO DE LAS CIENCIAS. están comprehendidos en aquel catalogo.

- 65 En todo lo que hasta aqui, Excmo. Señor, he discurrido, yá sobre la importancia de mis Escritos, yá sobre la poca, ó ninguna que lograria, empleando la pluma en otros asuntos, ó Facultades, especialmente en aquellas en que tenemos copia de buenos Libros; aunque puede servir á acreditar mi eleccion en el destino, que he propuesto á mis desvelos, no es este el fin principal á que miro, sino mostrar á mi Nacion quál es la enseñanza, que mas le conviene en el presente estado, supuesto tener la suficiente en todo aquello, que pertenece al interés espiritual del alma; para que los genios habiles se apliquen á cultivar aquellas partes de la Literatura en que nos exceden tanto los Estrangeros, y de que les resultan infinitas comodidades, de que nosotros carecemos.
- den contribuir á hacer mas comoda la vida humana, en que mo hayan adelantado mucho, y no estén adelantando cada dia. La Agricultura, la Nautica, el Arte Militar, la Arquitectura: en una palabra, todas las Artes Liberales, y Mecanicas succesivamente ván arribando á mayor perfeccion, debiendose primordialmente todo, ó casi todo á los grandes progresos, que se han hecho, y ván haciendo en la Fisica, y en las Mathematicas. De modo, pongo por exemplo, que los Autores de las ventajas de la Agricultura no son, como por acá acaso se piensa, los mismos Agricultores, ó los que manejan la hoz, el arado, ó el azadón. En el Gavineto, y en la Academia se adquieren las luces con que se inventa, se dirige, se rectifica lo mas conveniente en la Agricultura.
- 67 Sin poner los ojos mas que en el manejo de las aguas, se halla, que son inmensos los beneficios, que con él prestan á la fertilidad de las tierras las especulaciones de la Statica, Hydrostatica, y Fisica. Hay muchas tierras infecunidas por falta de agua. Hay no pocas, que lo son por sobra de ella. Respecto de aquellas es menester procurar el aumento; respecto de estas la diminucion. Aquellas Ciencias enseñan cómo se ha de hacer uno, y otro, abriendo canales, juntando, ó disgregando rios, construyendo reparos, usando de Maquinas; todo lo qual, para executarlo como se debe, y no

caer en mayores daños, pide un profundo conocimiento de algunas partes de la Mathematica, y de la Fisica. No há muchos años, que el señor Dominico Guillelmini, Medico, y Mathematico Boloñes, prestó muy grandes servicios á algunas Repúblicas de Italia, por las excelentes reflexiones, que hizo sobre todo lo perteneciente á esta materia; y dos Libros, que compuso, uno en Latin, Aquarum fluentium mensura navo metbodo illustrata; otro en Italiano, Della natura idefiumi (de la naturaleza de los rios), pueden ser de gran servicio á todo el Mundo.

: 68 Pero aqui me ocurre, que si leen esto algunos de nuestros Filesofos, dirán ácia sí muy satisfechos: Qué bavrá escrito, ó qué pudo escribir este Italiano sobre la naturaleza de los rios, que no sepamos por acá? Y yo desde ahora les anticipo la respuesta de que escribió muchas cosas sumamente utiles, que ellos totalmente ignoran, y aun en parte ignoraban los Filosofos, y Mathematicos de otras Naciones. Y para que en alguna manera entiendan la razon de mi respuesta. corresponderé à su pregunta con otras; esto es, si saben en qué proporcion se vá disminuvendo la velocidad del curso de un rio, desde que desciende de una montaña? Quáles son las causas de esa diminución? Si es igual, mayor, ó menor la velocidad de las partes superiores de la agua, que la de las inferiores? En qué proporcion es la desigualdad, en caso de haverla, y quáles son las causas de ella? En qué proporcion se disminuye el volumen de la agua por el aumento de la velocidad? Y consiguiente á esta pregunta es estotra: Si saben, que puede suceder aumentarse la agua de un rio, sin que este sea mas alto, ni mas ancho ? Dirán, que esto es imposible. Pero no es sino muy posible, y aun existente; sabiendose, que el brazo del Pó de Venecia absorvió el brazo de Ferrara, y otro del Panaro, sin dár mayor capacidad á su lecho. La verdad de esta admirable Paradoxa pende de aumentarse la velocidad del rio á proporcion de la agua que se le agrega; de modo, que aunque se duplicase la agua, como se duplicase la velocidad, no sería mayor el volumen del rio despues, que antes de recibir la nueva agua.

· 69. Si juzgan que estas son unas curiosidades meramente

350 ADELANTAMIENTO DE LAS CIENCIAS.

teoricas, están muy engañados; pues sin saber estas cosas, y otras muchas de este genero, se procederá tan á ciegas en el manejo de las aguas, yá para fertilizar las tierras, yá para desecar lagunas, yá para precaver inundaciones, yá para otros fines muy importantes, que se incurrirá en graves daños, siendo tal vez el menor consumir grandes caudales en gastos inutiles.

70 De modo, que quando el estudio de la Fisica, y Mathematicas no sirviese á otra cosa, que á facilitar la acertada conduccion de las aguas, ó llevandolas á donde son utiles, 6 removiendolas de donde son nocivas, estaria el linage humano sumamente obligado á los que emplean sus desvelos en esas facultades; pues á esos desvelos se deben, no solo las dos insignes utilidades de fertilizar las tierras, y precaver inundaciones, mas tambien otras dos no menos importantes, que son socorrer la sed de racionales, y de brutos, y contribuir un remedio pronto á los incendios. Siglos enteros estuvo padeciendo suma falta de agua una Villa de Borgoña, á quien por el mucho vino, que produce su territorio, llaman Coulanges la vinosa; pues comunmente era menester buscarla á una legua de distancia; cuya penuria, no solo ocasionaba mucha fatiga á los naturales, mas por ella, en el espacio de treinta años, padeció el Lugar tres grandes incendios: y otro, á falta de agua, se vieron los vecinos precisados á apagarle con el vino, que tenian recogido. Muchas veces se tentó el remedio por medio de diferentes Operarios, que se suponian inteligentes; pero todos los gastos, y diligencias, que se hicieron para procurarlo, fueron inutiles, hasta que el año de 1705 Mr. Daguiseau, que havia adquirido el dominio de esta Villa, y conocia la gran capacidad de Claudio Antonio Couplet, de la Academia Real de las Ciencias, para esta especie de obras, se valió de él, y de hecho, por su medio, logró un copioso, y permanente caudal de agua para aquella arida poblacion. En que lo mas singular fue, que á alguna distancia de la Villa, antes de verla, solo con designarle el parage ácia donde estaba, reconociendo la situacion del territorio, que la circundaba, resueltamente afirmó, que le daria el pretendido socorro.

71 Aqui se viene naturalmente la consideracion, de que

si en la aplicacion de una pequeña parte de la Fisica, y la Mathematica, al manejo de las aguas han sabido los Estrangeros lograr tan considerables beneficios para los Pueblos; quánto mayores serán los que con la extension práctica de la grande amplitud de estas dos Ciencias á otros inumerables objetos, en que se interesa la conveniencia de los hombres. havrán logrado? En efecto han logrado, y ván succesivamente logrando mas cada dia en fuerza de su continua aplicacion. Pues aun dexando aparte lo que han perfeccionado, 6 todas, 6 casi todas las Artes mecanicas: lo que han facilitado el comercio por el Mar, con el mayor conocimiento de quanto pertenece á la Nautica: por Tierra con la construccion de carruages mas seguros, de puentes menos costosos, y mas comodos: las inumerables maquinas, que han inventado, y inventan, con que ahorran mucho tiempo, trabajo, y dinero en la execucion de varias operaciones necesarias: v. g. elevar pesos enormes, serrar las piedras, sacar los vaxeles sumergidos, mover a un tiempo muchas sierras, limpiar los puertos, y los rios, nivelar con mucho mayor exactitud los terrenos, &c. me parece se debe especial atencion á lo que han discurrido en orden á suplir con el Arte algunos grandes defectos de nuestras Facultades animales.

Y éste, acaso, es el mayor beneficio, que les debe el Público. Con los Telescopios, y Microscopios suplen los defectos de la vista; y cada dia ván mejorando estas dos especies de instrumentos, como se vé en el Telescopio de la invencion de Newton, en que un Tubo de dos pies alcanza tanto como el ordinario de ocho; y el de Mr. Tschirnhaus, que á un tiempo, ó á un golpe de ojo presenta toda una gran Ciudad. Con varios instrumentos acusticos esfuerzan et debilitado oído de los sordos. Han llegado algunos á substituír miembros artificiales á los naturales mutilados, como el Padre Sebastian Truchet, famoso Maquinista Carmelita, que con la admirable construccion de un brazo de hoja de lata hacia executar todos los movimientos necesarios del brazo natural, que havia perdido un Oficial en la guerra. Y lo proprio logró Mr. Kiegseisen con otro de cobre. Pero en orden al beneficio de auxiliar nuestras potencias, lo mas, y mejor se debe al ingenio, y estudio de los verdaderos, y grandes Ocu352 Adelantamiento de las Ciencias.

Oculistas. De los verdaderos, y grandes digo, por excluir algunos de poquisimo conocimiento, que con titulo de Oculistas se nos vienen á viajar por España, y por lo comun dexan los ojos peores, ó á lo menos tan malos como estaban antes. Los Oculistas Ingleses son los que mas se han aventajado en esta Ciencia. El Socrates Moderno dice haver conocido uno en Londres, que curó algunos ciegos, que lo eran por nacimiento. No puedo tampoco menos de hacer memoria aqui de la ingeniosa invencion con que el célebre Mathematico de Basiléa Jacobo Bernulli enseñó á escribir á uma muchacha ciega: empeño sobre que mucho antes havia discurrido Geronymo Cardano; pero sin lograr algun efecto, ó logrando poquisimo con el medio que para ello havia imaginado.

Pero, Excmo. Señor, especificar ni aun una vigesima parte de los inventos utiles, con que las Naciones Estrangeras enriquecieron el Mundo, sería una cosa interminable. Por lo que concluyo esta abreviada noticia, dando la de una admirable maquina, que construyó muy poco há un Monge Cisterciense Italiano, en la forma que la describe el Mercurio Historico del mes de Junio de este año de 1749.

Y es á la letra como se sigue.

74 "Avisan de Crema (Ciudad de Italia en Lombardía), nque el Reverendo Don Simplicio Griglione, del Orden del Cistér, acaba de hacer dos maquinas de su invencion, que merecen ponerse entre las mas utiles, y curiosas, que se phan hecho. En la primera la misma aguja señala las horas Astronomicas, é Italianas; y otra aguja señala los minuptos Italianos, y Astronomicos. 2. Se vé todas las mañanas nel disco, 6 cuerpo del Sol levantarse de la punta del Horivonte, de donde parte el Sol efectivamente aquel dia, pasar por el Meridiano, y ponerse en el punto del Horizonte, ague corresponde al Cielo. 3. Se vé este mismo disco en el vsigno, y grado del Zodiaco, donde se halla efectivamente ven el Cielo. 4. El Zodiaco, que se supone llevado por el sprimer movil, vuelve con el Sol. 5. En esta consequencia use vé à cada hora del dia, qué signos, y en qué grado »se hallan en el Horoscopo, en el Meridiano, y en el An-"gulo Occidental. 6, La predileccion del Sol por los signos "Bo--...)

"Boreales, donde se detiene ocho dias mas, que en los signos popuestos, se señala con la mayor precision. 7. Se nota clapramente la mudanza, que hace cada dia el Horizonte en su »posicion, y por este medio se descubre, en un abrir, y »cerrar de ojos, lo largo de los arcos diurnos, y nocturnos, mlas horas, y los minutos de salir, y ponerse el Sol, asi sengun el quadrante Italiano, como segun el Astronomico. »8. El disco Lunar se vé igualmente en sus signos, y gra-» dos del Zodiaco; de suerte, que tambien se ven todos sus "aspectos enfrente del Sol, en trino, quadrado, sextil, conviuncion, oposicion, &c. 9. Finalmente, las estaciones, el » mes, el dia del mes, y el de la semana se vén tambien; y ntodas estas cosas diferenciadas en tantos modos distintos, y »que mudan continuamente de rostro, y de posicion, están odispuestas con tal arte, y precision, que no se reconoce nconfusion alguna en ellas, y que con un solo abrir, y ncerrar de ojos se descubren distintamente todas las partes, »y todas las conexiones de esta instructiva, y magnifica » maquina.

»En la segunda se ven entre las horas, y los minutos nla Ecliptica, y baxo de este circulo el globo de la Tierra »hacer à un tiempo tres movimientos diferentes; es à saber, nel diurno en veinte y quatro horas sobre su proprio exe: nel anual á lo largo de la Ecliptica, en el espacio de tressocientos y sesenta y cinco dias, y seis horas: el del Parale-»lismo, por cuyo medio levanta uno de sus Polos, quando »se halla en los Signos Boreales, y lo baxa quando se halla men los Signos opuestos, á fin de salvar por este medio las » declinaciones Austral, y Boreal. Se vé tambien, que el aglobo de la Tierra se detiene ocho dias menos en los Signos » de Mediodia, que en los del Norte. Encima de la Eclip-»tica hay una figura pequeña, que levanta alternativamente » los brazos, indicando por este medio las variaciones sensi-»bles del ayre. Como esta maquina representa el Systéma de "Copernico", se halla el Sol colocado en medio, y en lo » demás es el todo simple, y colocado con tanta inteligencia, ... que basta abrir los ojos para aprender en un instante lo que nordinariamente no se comprehende, sino despues de largo "estudio, y largas explicaciones."

354 Adelantamiento de las Ciencias.

76 Yo me imagino, que si como este ingenioso Monge hizo sus dos maquinas en Italia, huviera emprendido esta obra colocado en España, nunca la huviera concluido; antes desde los principios huviera acabado con ella, y aun acaso con él la multitud de ignorantes, gritando, que aquella aplicacion era indigna de un Religioso: que sus Superiores no debian permitirsela, antes bien precisarle á los estudios proprios del Aula Española: que un Monge, en orden á los cuerpos Celestes, no debe meterse en examinar, y mucho menos en representar su situacion, y movimiento; sí solo en estudiar si la materia Celeste se distingue en especie de la Sublunar, y si las formas de los Cielos, y Elementos fueron educidas de la potencia de la materia, pues con estudiar esto se havian contentado sus mayores, de dos, ó tres siglos á esta parte.

chos, que por no ser capaces de mas, que tomar de memoria especulaciones Logicas, y Metafisicas de sus predecesores, quieren persuadir al mundo, que las sombras son realidades, y que aquel estudio puede conducir á saber algo, siendo cierto todo lo contrario; yá porque nunca llegarán a averiguar la verdad de eso mismo en que trabajan, quedando siempre inciertas, como lo han sido hasta ahora, la distincion especifica de las materias Celeste, y Elemental, y la -educcion de sus formas de la potencia de la materia: yá porque aun quando lleguen á saber eso, especialmente lo segundo, será lo mismo, que saber nada, tanto mas, quanto es harto dudoso, si esa que llaman educcion de la forma es pura voz, sin alguna realidad de parte del significado; y muchos reputan ser una quimera grande, que las formas se extraygan de donde no están, como lo es, que se saque algun dinero de una bolsa enteramente vacía.

78 Como quiera, es harto verisimil, que con las varias declamaciones, que he insinuado, ó moviesen á los Superiores del Monge á dirigir su aplicacion á otro estudio, ó despechando al mismo Monge, le hiciesen abandonar la obra, y aun le irritasen hasta el punto de que él mismo la despedazase indignado: como se dice de un Religioso Napolitano, que haviendo construido una maquina muy inge-

niosa en forma de ballesta, que podia ser de grande utilidad en la defensa de aquella Ciudad, insultandole la barbara plebe, siempre que le veía, con la irrision de su obra, la destrozó enteramente; de donde asientan, que tuvo su origen aquel sarcasmo de daca la ballesta, que grita la vilísima canalla á qualquiera Religioso.

79 Que de un modo, que de otro, en la suposicion hecha de vivir en España el Cisterciense Italiano, es verisimil que no se lograrian aquellas dos admirables esferas, muy superiores acaso á la famosa de Arquimedes, que tanto celebró Claudiano, pintando á Jupiter como resentido de que un vejete Syracusano en un pequeño vidrio huviese emulado su inmensa fabrica de los Celestes Orbes.

#### Jupiter in parvo cum cerneret æthera vitro, &c.

80 Mas para qué sirven esas maquinas trabajadas con tanto estudio, y trabajo? me preguntarán algunos de nuestros Cartapacistas. Respondo, que para saber muchas cosas, unas utiles, y otras curiosas, que sin ellas no supieran los ignorantes; y los sabios no las sabrian tan prontamente. Pongo por exemplo: suele ser conveniente saber en qualquiera punto del año quántas horas, y minutos tiene el dia, para conmensurar á su extension las operaciones en que se puede ocupar aquel dia. Y esto se averigua en un momento con la simple inspeccion de la maquina. Es mucho mayor el numero de las curiosas. Pero ni aun esas son de mera curiosidad; esto es, tambien tienen su utilidad, y no poca. Por ventura es poco util aquella satisfaccion, y honesto deleyte, que recibe el alma en instruirse de los arreglados movimientos de los cuerpos Celestes, y de aquella admirable harmonica relacion de unos con otros? No es natural al hombre el apetito de saber? Y este apetito no se sacia con tanto mayor gusto, quanto los objetos de la Ciencia son mas hermosos, nobles, y augustos? Y qué objeto hay entre lo material mas noble para la consideracion humana, que la grande fabrica de Cielos, y Astros? Pero lo mas importante es, que esa misma pompa, y hermosura material á toda alma bien dispuesta eleva naturalmente á la contemplacion de la hermo356 ADELANTAMIENTO DE LAS CIENCIAS. sura, y grandeza inmaterial, inmensa, é infinita.

Esto nos representan en varias partes las Sagradas Letras. Los Cielos, dice David, nos están intimando la Gloria de Dios: Culi enarrant Gloriam Dei. A cuyo asunto dixo el Chrysostomo (Homil.q. ad Popul. Antioch.), que el silencio de los Cielos es el clarin mas sonoro, que no á nuestros oídos, sí á nuestros ojos está representando la grandeza del Criador. Y en otra parte el mismo David, como extaticamente arrebatado, se complace en la dulcisima esperanza de ver algun dia; esto es, en el estado de glorioso, con una perfecta penetracion de su naturaleza, y propriedades, los Cielos, y los Astros: Quoniam videbo Calos tuos, opera digitorum tuorum, Lunam, & Stellas que tu fundasti. Donde es de notar el que aunque todas las obras de Dios son suyas, el llamar con particularidad suyos á los Cielos, y á los Astros obras de sus dedos, es una expresion energica del impulso que dán estas grandes, y nobilisimas criaturas á nuestro entendimiento, para levantarle á la contemplacion del Soberano Artifice de ellas.

82 Si con todo nuestros Profesores de las Aulas Metafisicas (que no puedo llamarlas Filosoficas) quisieren porfiar, que se ocupa mejor el tiempo en disputar eternamente sobre si la privacion es principio del ente natural: si la union se dissingue de las partes: si la materia tiene propria existencia. V amontonar sobre estos, y otros tales asuntos quadernos sobre quadernos, y cursos sobre cursos: que le ocupó el Cisterciense Italiano en fabricar aquellas dos admirables maquinas, no los importunaré mas sobre la materia, contentandome solo con pedirles, que me avisen, qué descubrimientos utiles en · orden á la práctica se bicieron por espacio de tantos siglos en virtud de la Filosofia Aristotelica, quando entre los Estrangeros, en virtud de la Experimental, se han hecho tantos, y se están haciendo cada dia. Y digo en virtud de la Experimental, que en orden à la Systematica, tomese la que se quisiese de las modernas, no la tengo por mas fructifera, que la de Aristoteles.

283 No por eso condeno la enseñanza de nuestras Aulas, que llamamos Filosoficas, como se rectificase, segun las instrucciones, que para ello he dado en los Discursos 1.1, 12, 13,

y 14 del Tom. 7, y en los quatro primeros del octavo del Theatro Critico, arreglandose á las quales, en mucho menos tiempo se pueden adquirir muchas noticias importantes dentro de aquella misma linea, que las que hoy se adquieren; y en el espacio de los tres años, que en nuestras Aulas se dán al Curso, que llaman de Artes, quedaria mucho tiempo para una buena parte del estudio de la verdadera Fisica.

84 Yo veo bien, que para introducir esta mudanza de método hay algunas dificultades, quales son, en primer lugar la falta de noticias en los Lectores, y Cathedraticos de Artes, y en segundo, la falta de Libros para adquirirlas. Pero la mayor de todas está de parte de los Profesores antiguos, ó viejos, á lo menos de muchos de ellos, los quales, mirando como desprecio de su existimada Ciencia, que en las Escuelas se empiece á enseñar lo que ellos ignoran, es natural se valgan de la autoridad que les dán sus años, y sus honores para hacer odiosa esta novedad literaria. Los dos primeros estorvos considero bastantemente vencibles. Pero el ultimo es formidable, y solo veo, que paulatinamente se puede ir removiendo este estorvo, ofreciendo el tiempo algunos nuevos Profesores de mas que ordinaria capacidad, y de espiritu generoso, que rompan la valla, y vayan introduciendo el buen gusto literario en las Escuelas, repitiendoles entretanto á los viejos Profesores el consejo saludable, que les da el Padre Dechales: Dum ipsi nibil explicant, & principiis universalibus insistunt, alios ulterius progredi, æquo animo patiantur (Lib.2 de Magnete, prop.9.).

85 Pero, Excelentisimo Señor, ni de mis declamaciones, ni de las de otro algun particular creo se puede esperar mucho fruto, en orden á introducir, y extender el conocimiento de las Ciencias, y Artes utiles, de que en España hay tan escasa noticia. Es menester buscar mas arriba el remedio, y subir hasta el Trono del Monarca para hallarle. Y quál es éste? La ereccion de Academias Cientificas debaxo de la proteccion Regia; por lo menos de una en la Corte, á imitacion de la Real de las Ciencias de París. Esta daria el tono á todo el Reyno en orden á la eleccion de estudios utiles: excitaria los ingenios capaces: los dirigiria con los Escritos que fuesen produciendo, asi el cuerpo de la AcaTom. III. de Cartas.

Adelantamiento de las Ciencias. demia, como los particulares de ella. Y lo principal es, que la proteccion del Monarca estorvaria que se exerciese contra ella la maledicencia de los invidos. Havrá como seis, ú ocho años que el Rey de Prusia, Principe de un gobierno admirable, y una capacidad prodigiosa, erigió una semejante en Berlin; para cuya fundacion, y direccion pidió al Rey de Francia le embiase á Mr. de Maupertuis, Miembro distinguido de la Academia Real de las Ciencias, y Gefe de los Academicos, que estos años pasados se metieron en los hielos Boreales para examinar la figura de la Tierra. Mucho mejor podrá hacer un Rey de España lo que hizo un Rey de Prusia. La ocasion presente de lograr esta Monarquia de una paz, que segun todas las apariencias, debemos esperar, que sea de larga duracion, es sumamente oportuna para poner en execucion quantos medios parezcan convenientes para el adelantamiento de las Artes, y las Ciencias. Esto sin duda quisieron significar los Antiguos, dedicando á Minerva, Deidad protectriz de Ciencias, y Artes, la Oliva, que es symbolo de la paz. Los cuidados de la guerra absorven todas las demás atenciones; y es menester, que cese el ruido de las Ar-

Nuestro Señor guarde á V. E. muchos años, &c.

mas, para que se dexe oir el canto de las Musas.



## CARTA XXXII.

SOBRE LA ESPAÑA SAGRADA del Rmo. P. M. Fr. Enrique Florez,

#### R.MO P. M.

Migo, y Señor: Este Correo no recibi Carta de V. Rma. y asi no tengo á que responder. Mas no por eso me falta que escribir, y en asunto, que será muy del agrado de V. Rma. Respecto de una Carta, esto poco bas-

basta para exordio, y asi vamos al caso.

- 2 Estos dias pasados supe, que el señor Don Isidoro Gil de Jaz, Regente de esta Real Audiencia de Asturias, tenia unos Libros nuevos, intitulados: España Sugrada, que su Señoría alababa mucho. No huve menester mas informe para desear, y solicitar su lectura; porque este Ministro, no solo tiene altamente calificada la autoridad de su voto en las sentencias legales, mas tambien es dotado de un bello discernimiento para las criticas. Pedile, pues, prestados á su Senoría los Libros para leerlos, y lo primero fue buscar en la frente el nombre del Autor. Hallé, que éste era el Rmo. P. M. Fr. Enrique Florez, de la esclarecida Orden de San Agustin. Tate, dixe ácia mi capote. El Maestro Fr. Enrique Florez ? No es éste aquel Padre Maestro, que de comision del Ordinario dió su aprobacion á mi segundo Tomo de Cartas, y una tal aprobacion, que ella merece para sí misma, por su gracia, discrecion, y agudeza quatrocientas mil aprobaciones? No es este mismo aquel, que con motivo de dicha aprobacion mi intimo amigo el Rmo. P. M. Sarmiento, Juez en materia de erudicion qual sabe todo el mundo, me ponderó como erudito de primera clase, y primer orden, especialmente en todo genero de antigüedades sagradas, y profanas; esto es, en la materia en que aun el ser mediocremente erudito es harto dificil? Sí. El mismo es; porque el nombre, el apellido, la Religion, y los titulos honorificos los mismo son en la frente de estos Libros, que en la cabeza de la Aprobacion,
- 3 Supuesto este conocimiento, yá se echa de ver con quánta ansia entraria yo en la lectura. Pero aun entrando con este conocimiento en la lectura, hallé en ella mas que lo que esperaba, porque sobre una erudicion de rara amplitud, y profundidad, hallé un estilo noble, elegante, puro, igualmente grave, conceptuoso, y elevado, que natural, dulce, y apacible: un entendimiento claro, que consigo lleva la luz que es menester para romper las densas nieblas de la antigüedad: una Critica fina, y delicada, que en fiel balanza pesa hasta los átomos de las probabilidades: una veracidad tan exacta, que llegaria á pecar de escrupulosa, si en esta virtud cupiera nimiedad: un genio felizmente com-

360 ELOGIO DE LA ESPAÑA SAGRADA.

binatorio, que hace servir la variedad, y aun el encuentro de las noticias al descubrimiento de las verdades: una destreza tal para colocar en orden todas esas noticias, que la mul-

titud queda muy fuera de los riesgos de la confusion.

4 Mas á qué proposito, escribiendo á V. Rma. le represento la excelencia de una Obra, que supongo ha leido, y consiguientemente conocido su valor? No lo hago por informar à V. Rma. de lo que yá sabe, sino por complacerme á mí mismo de lo que acabo de saber. No es esto dár á V. Rma. la noticia, sino satisfacer mi propria inclinacion. Explicome. No ignora V. Rma. la nausea, la indignacion, la pesadilla, que muchos años há estoy padeciendo de vet tantos infelices escritos como en este siglo salen de nuestras prensas, que en vez de acreditar en otras Naciones la Literatura Española, la infaman, y desacreditan. Qué me sucede, pues? Que quando en España, y de pluma Española sale uno, ú otro escrito excelente, con la complacencia que me infunden estos, me compenso de la displicencia, que me inspiran los otros, mirando los buenos como unos justos vindicadores, ó restauradores del credito, que ácia los estrangeros nos quitan los malos. De aqui es, que prendado de la hermosura de aquellos, caygo en la flaqueza comun de los enamorados; esto es, alabar, y realabar opportune, importune, venga, ó no venga, el objeto que ha inflamado su cariño. Y de que lo hago asi con los pocos escriros de alguna perfeccion, que produce tal qual ingenio Español, doy por testigos á todos los que comunmente me tratan, y trataron, No me contento con leer, y estimar los buenos Libros, quando ellos son de algo sobresaliente nobleza; me apasiono extremadamente por sus Autores; y efecto de esta pasion es eelebrarlos siempre que la ocasion se ofrece; y aun buscando yo la ocasion, quando ella no se me presenta. Asi desahogo mi afecto, vá que no puedo de otro modo.

5 Estos dias pasados se padeció aqui una horrible tempestad, que hizo grandes daños en Mar, y Tierra: en aquel sumergiendo muchos Navios, y Barcos; de suerte, que han quedado en estos Puertos poquisimos Pescadores; y aun esos pocos apenas tienen vasos para la pesca: en la Tierra, arrastrando los rios, y arroyos muchisimo ganado de todas espe-

cies, que se sepultaron en ellos, ó fueron á sepultarse en el Mar vecino. Y ni aun perdonó el impetu de la corriente á las bestias mas feroces, pues á la playa de Pravia arrojó el rio Nalon dos osos, lo que dicen los naturales nunca se vió.

Estando para firmar, y cerrar esta Carta, entró en mi Celda (favor que muchas veces me hace, y que vo le agradezco mucho) el señor Don Manuel Verdeja, dignisimo Ministro ahora de esta Real Audiencia, y antes dignisimo Cathedratico Primario de Leyes de Salamanca; y ofreciendose en la conversacion tocar el asunto de esta Carta, que gustó de ver, tuve la complacencia de hallarle enteramente de acuerdo con mi dictamen en orden á las prendas del Rmo. P. M. Florez, cuyas Obras havia leído, y de que entre otros elogios le oi uno, que me cayó muy en gracia: A este Autor, me dixo, por su penetracion en los puntos mas obscuros de la Historia, se puede apropriar lo que mucho bá, se dino del famoso Ambrosio de Morales, que VEIA DE NOCHE. Persuadome á que tendrá V. Rma. noticia del bello complexo de prendas de este sugeto, pues lo que suena mucho en Salamanca, no puede menos de oirse en Madrid; de que infiero, que será á V. Rma. muy grato este breve, pero bien expresivo Panegyrico de su Amigo; porque Panegyristas de esta clase nunca sobran.

Nuestro Señor guarde á V. Rma. muchos años, &c.

## O. S. C. S. R. E.

# INDICE ALFABETICO

DE LAS COSAS MAS NOTABLES.

El primer Numero denota la Carta; y el segundo el Numero marginal.

#### A

ACademias. Utilidades que se seguirian de establecer en España una Real Academia de Artes, y Ciencias, á imitacion de la Academia Real de París. Carta XXXI. num.85.

Academico Antiguo contra el Sceptico Moderno. Titulo de un Escrito, el qual se impugna en toda la Carta IV. Adagios. Falibilidad de los Adagios. Toda la Carta I. pagina 1. Si son Evangelios breves? Carta I. n. 3. Los Adagios satyricos contra Pueblos, 6 Naciones son por lo comun muy falsos. Ibid. num. 12. y siguientes. Los Satyricos contra los Eclesiasticos son por la mayor parte impios, num. 15. Hay muchos Adagios verdaderos; pero muchos son muy falsos. Ibi.

num. 16.

Agua. Ella sola es suficiente para alimentar una planta. Carta XVIII. num. 30.

Albeytar. Noticia de la circulacion de la sangre, que expresamente se halla escrita en un Libro del Albeytar, bastante antiguo, Francisco de la Reyna Español. Toda la Carta XXVIII.

America. Cómo el Demonio trataba á los Idolatras de la America. Carta XVII. num. 24. y sig.

Amida. Penitencias barbaras, que los Sectarios del falso Dios del Japón, Amida, executan. Carta XVII. num. 23.

Anabaptistas. Que juicio hicieron de la Medicina los Anabaptistas? Carta IV. num.9.

San Anselmo. Su compasion con los irracionales, y en especial con una Liebre. Carta XXVII, num.5.

An-

Anti-Christo. No guarda el demonio los tesoros para el Anti-Christo. Carta II. num.29.

Antimonio. Historia del Antimonio, de su uso, y de su abuso. Carta IV. num.62.

Antonio (Don Nicolas). En qué terminos habla de los Lulistas Españoles? Carta XXVI. n.51.

Aphorismos. Justificacion de haver dado á uno el titulo de Aphorismo Exterminador. Carta VI. num. 9. 10. y 15.

Aragoneses. Elogio de los Aragoneses contra la falsedad de un Adagio. Carta I. num. 13.

Arañas. Observacion curiosa sobre el movimiento de las Arañas. Carta XVII. n. 34. Archéo. Es cosa distintisima del Alkaest. Carta XXVI. num. 49.

Athenienses. Castigaban á los que eran crueles contra los irracionales. Carta XXVII. num.8.

Axedréx. En qué consiste la dificultad para jugarle bien ? Carta XI. n.21.

Aziagos. Vease Dias Azia-

#### B

BAr-jesú. Insigne Mago. Carta XVII. n. 13.

Basiléa. Caso que se cuenta de un Sastre, que en Basiléa tentó hallar un tesoro. Carta II. num. 17.

Benjamin de Tudela. Judio atiguo. Su Itinerario lleno de imposturas. Carta VIII. num.4.

San Bernardo. En su tiempo le supusieron Cartas falsas. Carta XII. n.q.

Bituricense (Concilio). Decreto de él para que no se usen otros Exorcismos, que los que aprueba la Iglesia. Carta X. n. 10.

Bobadilla. Cómo, y por qué el Señor Bobadilla castigó á un impostor, que se fingia enfermo. Carta XXIII. num. 10.

Boyle (Roberto). Circunstancia de sus Obras. Carta IV. num. 18.

Bramines, 6 Bracmanes. Noticias de sus barbaras penitencias. Carta XVII. numero 19.

Brigalier (Mons.). Insigne embustero. Carta XV. n. 14. y 15.

Budso. Penitencias de los Sectarios de Budso, en el Japón. Carta XVII. numero 22.

Bueyes. Observacion de un Buey, que vivió mucho tiempo sin alimento. Carta XVIII. num.20.  $\mathbf{C}$ 

CAlano. Filosofo, que se arrojó vivó en una hoguera por vanidad. Carta XVII. num. 17.

Calmet (Don Agustin). No ha creido la existencia del Unicornio, cuya existencia se disputa. Carta III. n. 8. Su elogio. Carta XXXI. n. 55.

Curduc be. Ladron famoso. Carta XXIV. n.8.

Cartesianos. Su dictamen en orden á la alma de las bestias. Carta XXVII. n. 15.

Caton. Elogio singular de su veracidad. Carta XVIII. num. 38.

Causas. Utilidades de abreviar las Causas Judiciales. Toda la Carta XXII.

San Chrysostomo. Su dictamen sobre la compasion con los irracionales. Carta XXVII. num.4.

Cielos. Si son animados? Carta XXVI. num.79.

Ciencias. Sobre el adelantamiento de Ciencias, y Artes en España. Toda la Carta XXXI.

Circulacion de la sangre. Vease Albeytar.

Clavio (Padre Christoforo).

Su singular genio para
las Mathematicas. Carta
XXVIII. n. 18.

-:(`)

Codorniu (Padre Antonio).

Jesuita. Noticia, y elogio de su Libro: Indice de
la Filosofia Moral Christiano-Politica. Toda la Carta XXIX.

Cometas. Si son Astros? Carta XXI. num. 10. No son perjudiciales. Carta XXXI. num.29.

Copernico (Nicolás). Sobre el Systéma Copernicano. Toda la Carta XX. Textos de la Escritura contra el dicho Systéma. Carta XX. num. 26.

Coral. Sus flores, y semillas. Carta XXX. n.54. y 55.

Cornejo. Caso de la compasion del Ilustrisimo Cornejo con los irracionales. Carta XXVII. num.6.

Corte. Ingrata habitacion la de la Corte. Toda la Carta XXV.

Coulanges. Villa de Borgoña, en donde, por penuria de agua, se apagó un incendio con vino. Carta XXXI. num.70.

Cusa (Cardenal de). Qué sintió de estár habitados los Planetas? Carta XXI. num. 12.

Cycloida. Utilidad, y aplicacion de la Ilnea curva Cycloida. Carta XXXI. n. 17.

Czar (Pedro). Paralelo de . Luis XIV. con el Czar

Pe-

Pedro el Grande de Moscovia. Toda la Carta XIX.

Decreto suyo contra la demora de las Causas Judiciales. Carta XXII. n.2.

## D

D'Avid. Es patraña de los Judios el que David hiciese alguna expedicion contra Romulo. Cart.VIII. num.4. Qué hizo delante del Arca? Carta XIX. num.34.

Delrio (Padre Martin). Su dictamen sobre los Exor-cismos. Catta X. num. 15.

Demonio. Cómo trata el demonio á los suyos. Toda la Carta XVII.

Destreza. En qué consiste la destreza en el juego? Carta XI. num. 11. 12. y sig. Dias Aziagos. Toda la Carta XIII. Origen de creerse ser Aziago el Martes. Carta XIII. num. 5.

Diogenes. Cómo desató el sofisma de Zenon contra el movimiento ? Carta IV. num. 21.

## E

Eclipses. Danos que se siguen de creerlos perniciosos. Carra XXXI. n.27. y siguient. Electricidad. Utilidad de la virtud Electrica. Carta XXXI. num. 17.

Enfermedad. Critica de unas - señales, que se creen ser previas / de enfermedad. Carta IX./num.10. y 11:

Escritores. Caracter de los que solo escriben impugnando. Carta VII. n.8.

Escritura. Dificultades que hay para exponer la Sagra-da Escritura. Carta XXXI. num.50.

Escritura. La Escritura, 6 el escribir en compendio de los antiguos, se practica hoy en Inglaterra. Carta XIV. n.6. y siguient.

España. Sobre el adelantamiento de las Ciencias, y Artes en España. Toda la Carta XXXI.

Españoles. No exceden á los de otras Naciones en el aborrecimiento de los Judios. Carta VIII. num. 6. y siguient.

Espectaculo de la Naturaleza. Titulo de Obra curiosa. Carta VII. num.5.

Exorcismos. Los que hay para desencantar los tesoros son disparatados. Carta II. n. 14. Formula de uno, num. 23. Sobre los nuevos Exorcismos. Toda la Carta X. Dictamen del Padre Delrio. Carta X. numero 15.

E

El del Maestro Soto, numero 16. El Decreto del Concilio Bituricense, numero 10.

Evangelios. No son Evangelios breves los Adagios. Carta I. n.3. y 4.

#### F

Mires. Quiénes son ? Y sus barbaras penitencias. Carta XVII. num. 19.

Fernan-Caballero. Noticia de un Feto humano, que se halló en el vientre de una Cabra en la Villa de Fernan-Cabullero. Toda la Carta XXX.

Firmamento. Su inmensa distancia de nosotros en el Systéma Copernicano. Carta XX. num.8.

Flandes (Padre). Critica en general de un Escrito del Padre Flandes. Toda la Carta IV. y en especial num.3. y siguient.

Florez ( Padre Maestro Fr. Enrique), Agustiniano. Elogio de su España Sagrada. Toda la Carta XXXII.

Fontenelle (Mr. de). Su pen-, samiento sobre estár habitados los Planetas. Carta XXI. num. 12. y siguient.

Franceses. Primero expelieron á los Judios, que los Españoles: y la diferencia de una, y otta expulsion. Carta VIII. num. 18.

San Francisco. Era compasivo con los irracionales. Carta XXVII. num.6.

Franconi (Marco Antonio), Traductor de los Tomos del Theatro Critico al Idioma Italiano. Carta XIV. num. 3. y siguient.

Alatino (Pedro). Excede J en los elogios que dá al Tulmud. Carta VIII. num. 50. (4)

Gasendo (Pedro). Circunstancias de su ultima enfermedad. Carta VI. num. 10.

Gitanos. Su caracter; y se comparan con los Judios. Carta I. num.7.

Gladiatorios (Juegos). Han sido invencion del demonio. Carta XVII. num. 10. y sig.

Greco (Joachin). Gran jugader del Axedréz. Carta XI. num.21.

San Gregorio el Magno. Desagravio á los Judios. Carta VIII. num.38.

Griglione (D. Simplicio), Cisterciense. Noticia de dos insignes Maquinas, que estos años ha fabricado. Carta XXXI. num.74. y 75.

Gumilla (Padre), Jesuita. Sen-

tir

367

tir suyo sobre los hechiceros de la America. Carta XV. num.8. y 9.

Guillelmini (Domingo), célebre Mathematico. Su elogio. Carta XXXI. num. 67.

y siguient.

#### H

HArvée. No es el inventor de la circulación de la sangre. Carta XXVIII. num. 2 y 3.

Hechiceros, Contra la pretendida multitud de hechiceros. Toda la Carta XV.

Heirmiburg. Impostura que alli sucedió. Carta VIII. num.48.

Heraclio. Instigó á los Reyes
- Sisebuto, y Diagoberto,
para que expeliesen los Judios. Carta VIII. num. 14.
Hierbas. Es supersticion cogerlas en tales, y tales
dias, para que tengan mas
virtud. Carta XIII. numero 12.

Hippocrates. Su Juramento, Carta IV. num. 17. Comparacion de dos Textos suyos. Carta VI. num.6. y 7. Si conoció la circulacion de la sangre ? Carta XXVIII. num.6.

Holgazanes. En dónde se castigaban con pena de muerte? Carta XXIII. num. 8. Hospicios. Ereccion de Hospicios en España. Toda la Carta XXIII.

Huarte (Juan). Noticia de su Libro, Examen de Ingenios. Carta XXVIII. num. 13. 14. y 18.

Huevos. Si todo viviente se engendra de buevos? Carta XXX. num.29. y sig. y 35. y siguient.

Huyghens (Christiano). Sentir suyo sobre la extraordinaria elevacion del Azogue en el Tubo. Carta XXX. num.7.

# IyJ

Japón. Sus falsas Sectas, y barbaras penitencias de sus Sectarios. Carta XVII. n. 20. y siguient.

Idolatras. Cómo los trató, y trata el demonio. Carta XVII. num.7. 8. 9. y sig.

Idolatría. Estaba yá extendida en tiempo de Abraham. Carta IV. num. 59.

Jerusalén. Profecías de su ruina. Carta VIII. n. 75. y 76.

Indicantes. Quáles se podrán llamar indicantes en el juego de naypes. Carta XI. num. 16.

Indice de la Filosofia Moral Christiano-Politica, titulo de un Libro nuevo, escrito

por

por el R. P. Codorniu, Jesuita. Su elogio. Toda la Carta XXIX.

Iglesia. Su potestad. Carta X. num. 14.

Inedia. Sobre una extraordinarisima Inedia. Toda la Carta XVIII.

Inventos. Utilidades de algunos Inventos modernos. Carta XXXI. num. 17.

S. Joseph (M. Fr. Miguél de).
Dictamen sobre la sentencia juridica, que se dió contra Savonarola. Carta XII. num.2.

Irracionales. Si es racional el afecto de compasion ácia ellos. Toda la Cart. XXVII. Judios. Comparanse con los Gitanos, Carta I. n.7. Reconvenciones caritativas á los Profesores de la Ley de Moysés. Toda la Carta VIII. No tienen Pueblo fixo, y con cabeza. Carta VIII. n. 3. 4. y 5. No los aborrecen los Españoles tanto como otros, num. 6. Cómo los trataron los Romanos? n. 7. Cómo los Franceses? num.9. 10. y 11. Cómo los Ingleses? num. 12. Como los Alemanes ? n. 13. Privilegios que el Concilio 16. Toledano concedió á los Judios, n.23. Exemplos del favor que un Judio hizo á muchos Cautivos Españoles, num. 31. Exemplos de lo contrario, n.34. Los Papas favorecieron á los Judios, n. 37. y sig. Argumentos contra su estada pertinacia, num. 67. 68. &c.

Juliano Apostata. Prohibió las Letras á los Christianos, Carta IV. num.60.

Janio (Mes de). Chiste de Alexandro contra la preocupacion de que ese mes era Aziago. Cart.XIII. n.3. Izquierdo (Padre). Juicio que hizo del Arte de Lulio. Carta XXVI. num.32.

## K

KAlendario Romano. Lo mucho que el P. Clavio, Jesuita, trabajó para su reforma. Carta XXVIII. numero 18.

Kerkedán. Los Persianos llaman al Rinoceronte Kerkedán. Carta III. num. 11.

#### I

L'Adrones. Exterminio de Ladrones en España. Toda la Carta XXIV.

Libros. Los que tratan de tesoros escondidos son un complexo de ficciones. Carta II. n.3. 4. y 5.

Lisboa. Correccion del sitio

DE LAS COSAS MAS NOTABLES.

en donde sucedió en Lisboa la tragedia contra los Judios. Carta VIII. n. 16.

Lucano. Comparacion de Lucano con Virgilio, Cart. V. \_n.6. 7. y sig.

Luculo. Se burló de los dias aziagos. Carta XIII. numero 3.

Luis XIV. Paralelo de Luis XIV, con Pedro el Czar. Toda la Carta XIX.

Lulio. Respuesta á un Apologista de Lplio. Toda la Carta XXVI. Elogios exorbitantes que le dán. Carta XXVI. n. 23. Dictamenes , opuestos á los elogios, num. 41. Impugnacion de sus proposiciones, num.70.71. Ly sig.

Luxemburg (Duque de ). Chiste suyo contra uno que queria pasar por Magico. Carta XV. num. 16.

Ago. Significacion de es-ta, y otras voces seme-. jantes. Carta XVII. n. 33. \_у 36. Maymon (Rabi Moysés). Su

caracter. Carta VIII. n.53. *Mariana* (Padre Juan). Jui-; cio que hizo de la doctrina de Lulio. Carta XXVI. nu-

mero 41. Mariño. Sobre el origen del ¿ Tom, III, de Cartas.

noble apellido de Galicia Mariño. Carta XXX. n. 50. y 52.

Martes. Si es dia aziago? Y origen de esta preocupacion. Carta XIII. num. 1. y 5.

Matheu. Impugnase un dictamen del Señor Matheu. Carta XXII. n.21. y sig.

Medicina. Quál sería la Pita-, gorica? Carta IV. num.14. La Medicina de hoy no es ... la comunicada á Adán, ni derivada de la que supo Salomón. Carta IV. n.61.

Medico: Juicio del Libro: Et. Medico de sí mismo, ó Arte de conservar la salud por instinto. Toda la Carta IX.

Melanúro (Pez). Por qué los .. Pytagoricos se debian abstener del Pez Melanúro. . Carta IV. num. 14.

Mesias. Argumentos, que deben convencer á los Judios de hayer venido el Mesías, Carta VIII. n.67. y 68.

Monstruo. Descripcion de un raro Monstruo de la Villa de Fernan-Caballero. Carta XXX. num.9. y 12.

Moros. Cómo los Moros tratan á los Christianos Cautivos. Carta VIII. n.26.

Moysés. Sobre los Profesores de la Ley de Moysés. Vease Judios. Mus-

Mugeres. En qué Países se queman vivas por capricho? Carta XVII. n. 16. y 17.

### N

Marval, 6 Narwal. Las huevas del Pez Cetaceo Narval no son proporcionadas á su corpulencia. Carta XXX. n.54. Nota. (a) Navarros. Su furor contra los Judios. Carta VIII. n.15.

Naypes. Causa de la destreza en el juego de Naypes. Toda la Carta XI.

Nerva (Ciudad de). Accionheroica de Pedro el Czar en la Ciudad de Nerva. Carta XIX, num. 16.

Newton (Isaac). El Systéma Newtoniano aplicado á la-Politica de la Corte. Carta XXV. n. 7. Utilidad de una linea curva, que descubrió. Carta XXXI. n. 17. Nicias, Perdió toda su Arma-

da Naval por el vano terror de un Eclipse. Carta XXXI, num. 28.

Nicolet (Jacquelina). Noticia de su rara Inedia. Carta XVIII. num.25.

## O

Ociosos. En dónde se castigaban con pena capital?
Carta XXIII. num.8.

Oculistas. Quáles los mas famosos? Carta XXXI. n.72. Oliva Sabuco. Descubrió el suco nerveo. Cart. XXVIII. num. 10.

Optica. Es necesaria para conocer, y curar las enfermedades de los ojos. Carta XVI. num.6.

Ovario ? Carta XXX, num.
31.32.33. y 34.

#### P

Ī.

PAlinodia. La Palinodia voluntaria es muy laudable haviendo razones para ella. Carta XXX. num.35. y 36.

Papas. Los que favorecieron á los Judios. Carta VIII. n. 37. y sig.

Paralaxe. Las Estrellas Fixas no tienen Paralaxe. Carta XX. num.8.

París. El Parlamento de París prohibió el uso del Antimonio en la Medicina. Carita IV. num. 62. Moderó este Edicto, ibidem. Aprobó el uso del dicho Antimonio, ibid.

Pasqual. Respuesta al Rmo.
P. Mro. Fr. Raymundo
Pasqual. Toda la Carta
XXVI.

Patin (Guido). Saco un Es-

COU

con este titulo: Martyrologio del Antimonio. Carta IV. num.62.

Páula (San Francisco de).
- Suposicion de algunas Car- tas, que se imprimieron
con su nombre. Carta XII.
- num.6. 7. y 8.

Peregrino (Filosofo). Se echó vivo en una hoguera. Carta XVII, num. 18.

Piache. Embustes de los Piaches de la America, Carta XV. n.o.

Pico-Sagro. Monte junto á
. Santiago. Ficciones sobre
un Tesoro, que alli se imaginaba escondido. Carta II.
num. 18.

Piedras. Si se producen de semilla? Carta XXX. n. 54. . 56. y 57.

Planetas. Si están habitados? Carta XXI. num. 12.

Pluto. Dios de las riquezas.
Carta II. num. 20. Algunos le confunden con el
Dios Pluton; y otros le distinguen. Carta II. ibidem.

Pó. Reflexiones sobre un brazo del Rio Pó. Cart.XXXI. . num.68.

Poesías. Hay excelentes Poer sías sin ficcion alguna. Carta V. num.7.

Polvora. En qué consiste su . actividad? Carta XXX. numero 24.

Pome (Fr. Pedro). Benedic-

tino. Enseñó á hablar á los Mudos. Cart. XXVIII.n. 10. Porphan. Chistosa respuesta, que dió Mr. Porphan á Isabela de Inglaterra. Carta XXII. num. 15.

Pretendientes. Su caracter. Carta XXV. num.8.

Pythagoras. Su caracter. Carta IV. n. 14. Noticia de su vida. Ibid. num. 64.

Q

Quintiliano. Quándo el Autor del Theatro Critico compró, y leyó las Instituciones de Quintiliano? Carta V. num. 14.

#### R

REforma. Obstaculos contra la reforma de la ensenanza en España. Carto XXXI. num.81. y 84.

Reyes. Exemplo de la comiseracion de nuestros Señores los Reyes actuales con una Paloma. Carta XXVII. num. 16.

Reyna (Francisco de la), Albeytar antiguo Español. Es. el primero que dá noticia de la circulación de la sangre en un Escrito. Toda la Carta XXVIII.

Rinacesante. Sobre el Rinateronte, y Unicarnia. Toda la Aa 2 CarCarta III. Descripcion de un Rinoceronte. Ibidem. num.2. Vióse uno en Portugal; y en qué se distingue del Unicornio? numero 4.

Romanos. Barbarie de su Politica. Carta XVII. n. 15.

Rosa (Fr. Bernardino de Santa Rosa). Noticia de un Escrito suyo. Toda la Carta VII.

#### S

SAbunde (Raymundo). Noticia de la condenacion de su Libro. Carta IV. n. 43. 44. y sig. y Carta XXVI. num. 52.

Salomon. Noticia de su Ciencia infusa. Carta IV. n. 57. No ha llegado á nosotros. Num. 58.

Salzinger. Vease Zalzinger.

Sangre. Descubrimiento de la

circulación de la sangre por

un Albeytar Español. To
da la Carta XXVIII.

Santos. Mas usaban de preces, y Oraciones, que de Exorcismos. Carta X. num. 12.

Satelites. Utilidad de los Sotelites de Jupiter. Cart. XXXI.

Savonarola. Causa de Savonarola. Toda la Carta XII.
Sus delitos innegables. Carta XII. ta XII. num. 13.

Sceptico. En qué se distingue del Academico? Carta IV. num. 5.

Schomberg (El Baron de). Si traduxo algo del Theatro Critico al Aleman? Carta XIV. num. 5.

Señeri (P. Pablo). Paralelo que hace de las insolencias de los Judios contra Christo; y las venganzas de los Romanos contra los Judios. Carta VIII. num. 78.

Servet (Miguél). Si descubrió la circulacion de la sangre ? Carta XXVIII. num.8.

Similis. Sentencioso epitafio suyo. Carta XXV. n.3.

Simon Mago. Sobre una Estatua suya en Roma. Carta XVII. num. 40. 41. 42. Ha sido un grande Mago. Ibid. num. 43.

Sirius, Estrella fixa, no tieneparalaxe. Carta XX. num. 9. Debia tenerla en el Systéma Copernicano, num. .30. y sig.

Sixto Senense. Su caracter. Carta VIII. num. 51. Critica que hace del Talmud. Ibi. num. 52. y 53.

Sol. Quantas leguas anda en un minuto? Carta XX. n. 12. Son 1254. leguas, loque es incomprehensible. Ibid.

Sophacles. Conservo en la we-

jéz

jéz vigoroso su entendimiento. Carta V. num. 13. Soto (Mro. Fr. Domingo). Su dictamen sobre los Exorcismos. Carta X. num. 16. Synagoga. Comparacion de. la antigua con la moderna. Carta VIII. num. 71.

Systèma Copernicano. Toda la. Carta XX.

Systéma Magno. Quál es? Toda la Carta XXI. Dificultades contra él. Carta XXI. num. i 6. y sig. Impugnase. Ibid. num. 23.

#### A 100 / 100

TAlmud. Qué libro es entre los Judios? Cart. VIII. num. 50. Noticia de los desatinos que contiene. Ib. num. 53.

Theatra Critica. Noticia de al-

Theatro Critico. Noticia de algunas traducciones, que se han comenzado de algunos Tomos del Theatro Critico.

Toda la Carta XIV.

Tesoros. De la vana, y perniciosa aplicacion á buscar
Tesoros escondidos. Toda la
Carta II. Libros que tratan de esos Tesoros. Carta
II. num.3. 4. 5. y sig. Los
Tesoros, que por algun accidente se hallas, no son
de Moros, num.12. Exorcismos disparatados, que
se dicen para desençantar-

- los, 'num. 14. 'Caso raco, . que sobre Tesoros sucedió en Basiléa, num. 17. Otro caso en Pica-sagro, monte de Galicia, num. 18. Origen de las fabulas sobre Tesoros encantados, n.20. Ceremonias que concurren con los Exorcismos, n.23. Tierra. Vease Systéma Copernicano. Toda la Carta XX. - Solucion á un argumento - contra el movimiento dela tierra. Carta XX. num. - c. Textos expresos de la Escritura Sagrada contra el - movimiento de la Tierra. y á favor del movimien-- to del Sol. Carta XX. num . 26. La grande utilidad que se seguirá de averiguar á e punto fixo la figura de la Jierra. Carta XXXI. n. 17. Toledo. Elogio de los Toledanos contra un Adagio - Español. Carta I. num. 12: El Concilio 16. de Tole-- do favoreció á los Judios. · Carta VIII. num.23.

Tournefort (Mr. de). Opinion
- suya que tambien las pie- dras se producen de semilla, Carta XXX. num. 54.
56. y 57.
Truchet (Padre). Religioso

Truchet (Padre), Religioso
- Carmelita, insigne Mathematico de Automatos. Carta XXXI. num.72.

Turcos. Son nimios en el apre-

374

cio que hacen de la Medicina. Carta IV. num. 10.

Turin. Por qué se perdió la batalla de Turin ? Carta XIX. num.25.

Turnebo (Adrian). Insigne Humanista, pero no Theologo. Carta XXVI. n.23.

# UyV

Valentino (Basilio), Benedictino Alemán. Introduxo el uso de preparar el Antimonio para la Medicina. Carta IV. num.62.

Valles. Critica de una maxima de una de una maxima de una de una

ma suya. Carta VI. n.3. Verdeja (Don Manuel). Di-

cho suyo. Carta XXXII.

numero ultim.

Virgilio. Cotejo de Lucano con Virgilio. Carta V. n.6.
7. y sig.

Vista. Sobre cierta lesion de la vista. Toda la Carta XVI.

Unicornio. Sobre el Rinoceronte, y Unicornio. Toda la Carta III. Hay animales unicornes; pero no el Unicornio famoso, y questionado. Carta III. num.8.

Universidades. Las de París,
Barcelona, y Valencia tuvieron, y yá no tienen Escuela pública para la doctrina de Raymundo Lulio.
Carta XXVI, num. 36.

Voisin. Una muger llamada

La Voisin, tenida en París por hechicera, y era
- una embustera insigne. Carta XV. num. 13. y 16.

Voz del Pueblo es voz de Dios.

Si es adagio? Carta I. numero 2.

S. Urbano. Supersticion intolerable de sumergir la Imagen de San Urbano para conseguir lluvia. Cart. XIII. num. 14.

Se puso á un hombre sylvestre, en dónde, y por qué? Carta XXX. n. 18, y sig.

Ursino: Sobre el origen del nobilisimo apellido de Ursini en Italia. Carta XXX. num. 50. y 51.

Wadingo (Lucas), insigne
Escritor Franciscano. Su
elogio. Carta XXVI. n.5. y
sig. Juicio que hizo de la
doctrina de Lulio, ibid. n.
10. Vindicase de una contradiccion, que se le impone, num.11. 12. &c.

## X

Aca. Barbaras penitencias de los Sectarios del falso Dios Xaca en el Japón. Carta XVII. num.a 1. Xáriva. Alli ha sido el prigen de tener por dia unia-

DE LAS COSAS MAS NOTABLES.

375

go el Martes. Carta XIII. num.5. Motivos que en el mismo lugar han ocurrido para que alli se deba teter por mas aziago el dia Jueves, que el Martes. Carta XIII. num.9.

Z

Z Alzinger, 6 Salzinger (Ibo), Autor Alemán, Hizo Catalogo de los Autores Lulistas. Carta IV.

Zenobia, Reyna. Prisionera, y cautiva, y llevada en triunfo, atada con cadenas de oro. Carta XXV. n.4.

Zenon. Su sofisma contra la existencia del movimiento, le burló Diogenes, paseandose delante de Zenon. Carta IV. num.21.

# FIN.



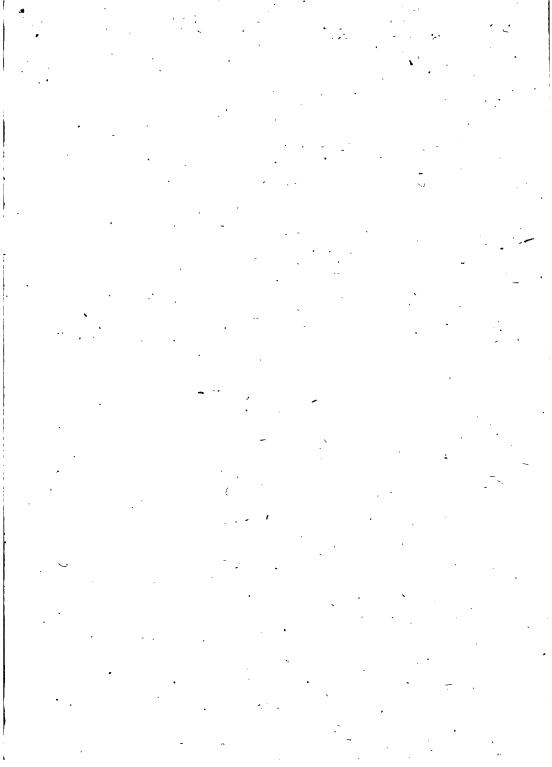



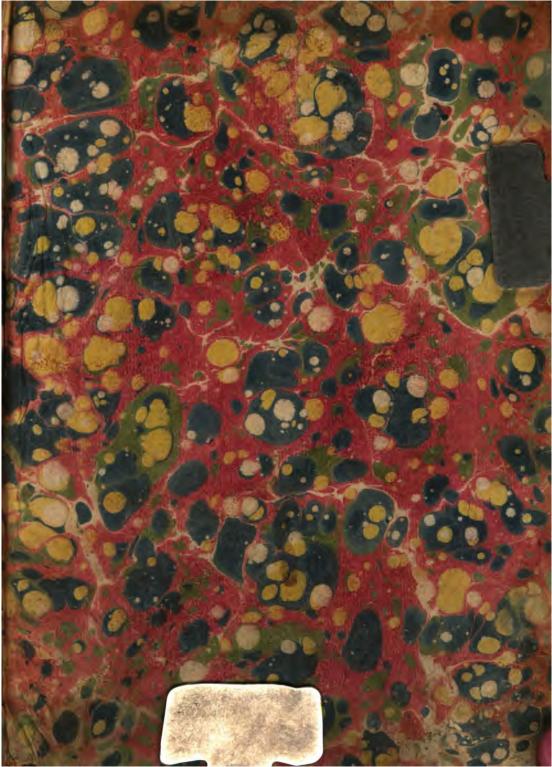

